

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



KE 38639



# Marbard College Library

FROM THE

# PRICE GREENLEAF FUND

Residuary legacy of \$711,563 from E. Price Greenleaf, of Boston, nearly one half of the income from which is applied to the expenses of the College Library.



# GRAMÁTICA HISTÓRICA

DE LA

# LENGUA CASTELLANA

POR

# DON SALVADOR PADILLA

CATRORÁTICO DE LA ASIGNATURA

Y DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ORENSE





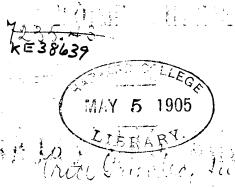

Es PROPIEDAD.

Tipografia - Leganitos, 54, Madrid.

# Al maestro insigne

de la Lengua Castellana

Don Juan Valera

El Autor.

# PRÓLOGO

comparativos han tomado en todas las naciones de Europa y de que los mejores filólogos del mundo sabio los han aprovechado para escribir, á la luz de sus descubrimientos, las gramáticas científicas de sus respectivas lenguas, años ha que nosotros echábamos de menos y nos proponíamos ensayar la de nuestro idioma, tan acreedor como cualquiera de los romances á ser estudiado seria y concienzudamente.

Algo nos descorazonaba el pensar el poco interés y la escasa ó nula atención que aquí se había prestado á esa poderosa corriente lingüística, que sólo conocíamos de oidas, y que al llegar á nosotros de reflejo y desfigurada, mirábamos como una ocupación, meritoria, sí, pero del todo infecunda, cuando no perjudicial en la práctica y en el aprendizaje de las lenguas. Todo lo que fuera salirse de los seculares moldes de las reglas empíricas, todo lo que no se acomodara á los métodos y procedimientos didácticos de las antiguas gramáticas latinas, con sus seis casos, con sus conjugaciones paralelas y sus oraciones primeras de

sustantivo, nos parecía un crimen vitando y una exótica importación que debíamos rechazar lejos de nosotros.

Alegábase además por personas sesudas y autorizadas que los estudios histórico-comparativos eran sólo buenos para satisfacer una loable curiosidad, para explicar tal vez en trabajos magistrales ó en monografías los fenómenos aislados, para resolver alambicados problemas filológicos; pero de ninguna manera para darles cabida en una obra elemental y menos en las aulas de nuestras Universidades é Institutos. Quizás este modo de pensar en hombres meritísimos y en acreditados maestros sea el efecto natural y lógico del movimiento adquirido; quizá proceda de no haberse hecho cargo de que todo es cuestión de medida. Claro es que poner en manos de nuestra juventud, insuficientemente preparada, las voluminosas obras de Bopp, de Diez ó de Meyer Lübke, sería una locura sin nombre y la mejor manera de hacerla renegar para siempre de lo que había de mirar como indigesta y pesada labor, de resultados muy problemáticos para el que no ve de cerca sus aplicaciones útiles. Pero si se le da el trabajo ya hecho en pequeñas dosis, en lugar y tiempo oportunos, á manera de rayos de luz que van alumbrando su camino; si del cúmulo inmenso de los hechos y leyes lingüísticas se escoge con sobriedad y tacto lo que sea aplicable á cada caso particular, huyendo cuidadosamente de lo discutible ú ocioso; si se evita el amontonar erudición farragosa y estéril, tan fácil de lucir como expuesta á cansar y aburrir á los lectores; si se acierta á disimular

lo árido de este linaje de conocimientos, procurando que informen el conjunto y el plan general más bien que acumulando minucias que obstruyen el paso; si se tiene la discreción de saber callar cuando se ha dicho lo bastante, entonces tales estudios no encierran ningún peligro, antes abren luminosos horizontes al entendimiento y le satisfacen cumplidamente.

Con esa sobriedad, con esa discreción y esa labor de abeja, con ese savoir faire, en suma, que distingue á nuestros vecinos los franceses, se han escrito obras elementales primorosísimas como la Nouvelle grammaire française d'après la méthode comparative et historique de Chassang, por citar una, y algo parecido era necesario hacer también en nuestra lengua.

No se nos han ocultado, desde que concebimos este en verdad atrevido pensamiento, las innumerables dificultades que, aparte de las ya mencionadas prevenciones, habíamos de encontrar aquí, donde nada ó casi nada se había llevalo á cabo en tal sentido. Fuera de algunos ensayos aislados, como los recientes libros del estudioso P. Torres, de las Escuelas Pías, y del eruditísimo Auxiliar del Instituto de San Isidro, D. Rufino Lanchetas, apenas si nuestros gramáticos habían prestado nunca su atención á la historia del habla castellana. El libro del P. Torres es un monumento digno de gran estima, pero tal vez no sirve, dicho sea sin ánimo de censura, para la enseñanza elemental por sobra de pormenores y carencia de método: no tuvo sin duda presente aquello de multa posse dicere, sed pauca debere. La monografía del Sr. Lanchetas, Morfologia del verbo castellano, es digna de



todo encomio; y si de algo peca es de sutilizar demasiado, con detrimento de la clara exposición. Y ya que de estas dos obras hablamos, séanos permitido demostrar á sus autores nuestra gratitud por las luminosas observaciones que les debemos.

Por lo que atañe á la parte histórica del idioma patrio, punto en el cual hemos tratado de poner un cuidado especialísimo, sobre todo en la sintaxis, que jamás se ha estudiado como ella se merece, fuerza nos es confesar que en ocasiones hemos estado tentados á arrojar la pluma y á no proseguir en la empresa titánica de hacerlo casi todo.

Alguna que otra observación aislada de Clemencín, alguna que otra curiosidad polémica de Mayans ó de Capmany, y luego tener que meterse en la intrincada selva de nuestros clásicos y de nuestros códigos para seguir la evolución histórica de un giro, tratando de columbrar las leyes del uso, antes de formularlas.

Sin duda lo que importa para hablar correctamente un idioma vivo es conocer el uso actual de las personas cultas; pero ¿puede el gramático prescindir de la historia de la lengua, si quiere profundizar en sus causas, en sus analogías, en su vida íntegra? Para salir del mero saber empírico y penetrar en el terreno de la ciencia, carácter á que tiende la Gramática en harmonía con las necesidades del espíritu moderno, ¿basta codificar y catalogar los modos de decir actuatuales, sin relacionarlos con sus precedentes, sin remontarse á sus orígenes, sin darse la razón de las cosas, como haría un coleccionador rutinario? A nuestro

juicio, no: y en esto cabalmente estriba el grandísimo mérito del estudio comparativo. No consiste, ó no debe consistir el procedimiento comparativo en poner en continuo parangón una lengua con otra congénere, sino más bien en compararla consigo misma en distintos momentos de su existencia, para determinar, reconocer y definir los diferentes rasgos, los cambios fisiológicos que han experimentado y á que está sujeta en sus personalidad histórica.

Quizá nos habremos equivocado; pero al iniciar esta corriente en nuestra patria, lo hacemos con el propósito, que ojalá se realice, de que plumas mejor cortadas que la nuestra la encaucen y dirijan en bien de la enseñanza. Sírvanos de abono

### Si no lo dulce del canto La novedad del intento.

En las citas y autoridades para corroborar las reglas, hemos acudido siempre á los escritores de nota de todos los siglos, fijándonos especialmente en algunos de ellos. El Poema del Cid, El Fuero Juzgo, Berceo y las Partidas han sido nuestro arsenal para los orígenes; Cervantes y Granada para nuestro siglo de oro; Jovellanos, Menéndez y Pelayo y el inimitable Valera para nuestros días. No es esto decir que en ellos se vincule toda la vida de nuestro espléndido idioma: cuando ha sido preciso, hemos citado á otros autores no menos dignos de respeto y hasta más cercanos al habla popular.

En el tecnicismo gramatical, en las teorías y en meras cuestiones de palabras, hemos tratado de es-

quivar el escollo de las discusiones inútiles. Por lo mismo de que, á contar desde medio siglo acá, no se han escrito en España gramáticas sino para emboscarse en polémicas baldías, diatribas rabiosas, pelamesas pseudo-literarias con sus puntas y ribetes de trasnochadas metafísicas, es hoy ya hasta de mal gusto aquel inmoderado prurito de querer destruir lo que otros han hecho, que tanto privó entre los gramáticos tribunicios de la pasada centuria.

Después de Salvá, cuyo libro es de un valor inestimable, después de Bello, inmortal como filólogo, como poeta y como júrisconsulto, sólo la Academia Española ha sostenido noblemente nuestras gloriosas tradiciones, manteniéndose siempre á decorosa distancia de esas algaradas infantiles con que muchos gramáticos, irritabile genus, han pretendido ostentar originalidad y granjearse lectores. Salvá, Bello y la docta corporación, singularmente la última, se han visto de continuo atacados por cuantos se han metido á espigar en nuestro campo filológico, sin consideración alguna, á los muchos y eminentes servicios que á la cultura patria han prestado y vienen prestando. Con Bello, además, se ha cometido una injusticia, que podría llamarse la conspiración del silencio. Acaso por haber dedicado su obra á las repúblicas sur-americanas, los peninsulares le hemos consagrado menos atención de la que se merece y de la que sus paisanos, como Cuervo y Fidel Suárez, con harta justicia le consagraron.

No es nuestro ánimo hacer una incursión en el campo de la bibliografía gramatical española, sino tan sólo señalar, para tributar de paso una manifestación pública de reconocimiento, las fuentes de donde hemos tomado, con las salvedades y adaptaciones necesarias dentro de nuestro plan y en vista de las mejoras que requieren los tiempos, algunas teorías que, como la de los verbos irregulares, han sido ya magistralmente tratadas. De buena gana hubiéramos cambiado muchas denominaciones si no nos hubiera detenido la consideración de la anarquía que esto habría de introducir en la enseñanza y aun en el lenguaje, á no hacerlo muy lentamente y por sus pasos contados.

Como el fin principal de nuestra obra es que sirva para la enseñanza, hemos sacrificado á veces las exigencias de la factura artística á la claridad y sencillez didácticas, excelencias que deben predominar en libros de esta índole. Mas teniendo en cuenta que puede caer en manos de personas estudiosas, versadas ya en los elementos del lenguaje, hemos ampliado é ilustrado multitud de materias, de modo que no se perjudiquen la unidad y el desenvolvimiento lógico del texto, y que formen con él un todo orgánico.

Tales son las razones, sumariamente expuestas, que nos han movido á dar á luz la presente gramática que, si logra la aprobación de nuestros compañeros, y hasta los honores de una crítica bien intencionada y progresiva, no habrá hecho poco para sacar del marasmo en que hoy se encuentra el estudio científico de la rica y harmoniosa lengua castellana.

# INTRODUGGIÓN

Breve reseña sobre el origen y formación de la lengua castellana.

denominación romana, con ella recibieron los vencidos la hermosa lengua latina, que llevaba en gestación los gérmenes de la cultura intelectual y de la vida jurídica de los pueblos modernos.

Al contacto y en la convivencia de la lengua latina con las de los pueblos conquistados, con elementos antiguos que no se perdieron del todo y los nuevos que imprimieron un sello indeleble, se formaron las *lenguas romances*, generosas hermanas entre las cuales han existido y existen hoy las poderosas simpatías que nacen del común origen, de la misma maternidad.

Es preciso, sin embargo, tener en cuenta que no fué la lengua literaria del Lacio la que dió vida á las modernas románicas, y que se equivocaría grandemente quien fuese á buscar en los diccionarios y gramáticas de la lengua clásica los elementos y giros que constituyen el caudal del rumano, del italiano, del francés, del portugués y del habla española. Las legiones que extendieron por el mundo las armas y el lenguaje de Roma no conocían las elegantes

expresiones de los Virgilios y Horacios, sino el modesto sermo vulgaris, que distaba mucho, en la forma y en el fondo, del sermo urbanus, reservado á la aristocracia del talento y á las manifestaciones artísticas.

El sermo rústicus ó vulgar fué, pues, el que, obrando sobre la indígena civilización ibera y modificándose posteriormente bajo el influjo de cerca de ocho siglos de dominación árabe, hizo nacer el actual idioma castellano tan noble, tan vigoroso, tan lleno de majestad y de harmonía.

Las primeras huellas del romance, ó sea de la descomposición del sermo rústicus, las vemos en documentos de carácter particular ó público de los siglos x al xIII, como testamentos, cartas pueblas, fueros, etc. Por esta época se va perdiendo la noción de los casos que formaban el sabio mecanismo de las declinaciones latinas, para dejar invariable el tema nominal de sustantivos y adjetivos; los verbos tienden á simplificar el número de conjugaciones, reduciendo á una sola las 2.ª y 3.ª de la lengua madre; se hace extensiva á todos los tiempos de la voz pasiva la forma perifrástica con el verbo sum que en los tiempos compuestos admitían los verbos latinos; se prodigan las preposiciones como consecuencia necesaria de la falta de declinación; el sistema fonético va sufriendo una transformación gradual, endulzando las consonantes fuertes, fijando las vocales sonoras y eliminando las duplicaciones y diptongaciones inútiles ó violentas; la cuantidad de las sílabas, tan tiránica en la lengua madre, fué borrándose y sustituvéndose por el acento enérgico, verdadero legislador de la palabra.

Tal es el primer período de la formación de nuestro idioma, que dura algunos siglos y termina con la publicación del *Poema del Cid* y el *Fuero juzgo*.

A partir de estos dos monumentos lingüísticos, empieza

el segundo período que pudiéramos llamar de perfeccionamiento. Hasta ahora, el elemento individual, á veces caprichoso, á veces instintivo y certero, ha sido el principal autor de los cambios que hemos hecho notar. Desde este momento la literatura y la legislación se encargan de dirigir y de fijar lo caprichoso del instinto popular, unificando los usos de las regiones y haciendo que la razón predomine en los cambios fonéticos y morfológicos. Ya no se ven aquellas finales ásperas de bondat, Abbat, sabet, etcétera, tan corrientes en el primer período; ni aquella violenta concurrencia de consonantes incompatibles ó de vocales fuertes que sólo quedaron en las formas dialectales. Algunos tiempos del verbo latino desaparecieron para refundirse en otros de una manera definitiva, y las terminaciones personales se redondearon para dar lugar á desinen. cias claras y harmoniosas. En las Partidas de Alfonso X, que es el más grandioso monumento de este período, podemos admirar ya la robustez, la gracia y la sonoridad que han sido después las más preciadas dotes de nuestra lengua.

Llega este segundo período hasta la expulsión de los árabes, influencia perturbadora de nuestra nacionalidad, y con los Reyes Católicos y la unidad patria se inicia el tercer período, que fué el de engrandecimiento del habla castellana. Escríbese la primera gramática en que se reducen á cánones los modos de hablar de la gente culta de Castilla; establécense estudios y universidades donde se enseñan el latín y el griego por maestros reputadísimos; los más esclarecidos varones no se desdeñan de consagrar sus talentos á fomentar las letras patrias, y perpetúan, ya inventada la imprenta, los hechos gloriosos de la raza española en obras imperecederas, que fijan y robustecen la hasta entonces vacilante habla popular, preparando el terreno al inmortal siglo xvi ó siglo de oro.

En esta época es cuando el habla castellana llega á su mayor altura, merced á la misión civilizadora que á España reservó la Providencia por aquellos días. Descubre Colón un mundo, y la virgen América recibe la triple revelación del Cristianismo, del saber europeo y de la vida jurídica de las naciones civilizadas por el intermedio de la lengua española, la única digna de ser escuchada en el silencio de aquellos bosques seculares, en medio de las voces gigantescas de los desbordados torrentes. Desde entonces puede asegurarse que el habla de Ercilla, cantor inmortal de las hazañas, de los amores de una humanidad nueva. de una tierra encantada y misteriosa, perdurará para siempre en aquel hemisferio occidental, y será, andando los siglos, el vehículo de las nuevas ideas, el lazo generoso que, al través de los anchurosos mares, unirá á los dos continentes, el órgano de la paz y de la guerra, y, en suma, el sello histórico imborrable de las futuras relaciones humanas.

Si en el desenvolvimiento del idioma patrio hubiésemos de buscar el preciso instante en que su vida se muestra con mayor esplendor, en que sus dotes características, las altas prendas que lo avaloran, resaltan por excelsa manera, sin duda nos detendríamos en aquellos felices días en que la casa de Austria extendió el nombre español triunfante por todos los ámbitos del planeta. La lengua de Boscán y de Garcilaso, de Fr. Luis de León y de Herrèra, de Valbuena y de los Argensolas, de Granada y de Teresa de Jesús, de Lope de Vega y de Cervantes, ostenta ya la eximia galanura, el superior encanto que hasta los extranjeros han reconocido y saboreado en ella. La poesía le presta sus soberbias galas, sus atrevidos vuelos y cierta mística melancolía, soplo é inspiración de lo infinito, que da un tinte peculiar y una soberana hermosura á las artes

y á las letras. Vigorosa como los valientes tercios castellanos, abundante y rica como en laureles lo era nuestra gloria, austera como las cumbres de nuestras montañas, flúida como nuestros caudalosos ríos, llena de majestad y gallardía como los cantos y las tradiciones populares, la lengua española se hizo apta para expresar las nuevas manifestaciones del renacimiento, al par que las épicas leyendas del pasado.

Merced á esta espléndida grandeza, pudo salvarse en el total eclipse del buen gusto que, á fines del siglo xvii y durante el xviii, obscureció casi todas las literaturas. Es verdad que el culteranismo de Góngora, Quevedo y Gracián enturbiaron la limpia corriente del pensamiento y del habla española, pero bien pronto se repusieron y adquirieron su pristina belleza, gracias á los generosos esfuerzos de quienes, como Isla, Quintana, Meléndez y Jovellanos, lucharon denodadamente contra la invasión extranjera, contra el pseudo-clasicismo de nuestros vecinos y la barbarie de los galiparlistas.

A este fin, por todo extremo digno de aplauso, contribuyó no poco la Real Academia Española. Fundada en días calamitosos para nuestras letras, fué, sin embargo, desde el primer momento, poderoso valladar ante el mal gusto que avanzaba con brío asolador, y unas veces atacada, otras enaltecida, en su seno se refugiaron todos los hombres de valer, los representantes de la cultura y de la aristocracia intelectual, é impusieron la saludable autoridad de sus talentos y de sus prestigios á los revolucionarios del lenguaje, prontos siempre á romper las trabas de la tradición, y á abrazar con ímpetu ciego las más absurdas novedades. Tal vez este mismo espíritu conservador que en la Academia impera se haya exagerado en ocasiones, en detrimento de nuestros estudios lingüísticos, pero

Digitized by Google

fuerza es confesar que si el habla de Castilla ostenta todavía las dofes y excelencias con que la hemos visto brillar en sus mejores tiempos, á la Academia Española se debe, y que la inflexible severidad que ésta desplegó ante las innovaciones ultrapirenáicas es muy digna de gratitud y de encomio.

La doble influencia popular y literaria. — Para explicarse algunos fenómenos en la formación del lenguaje es preciso tener presente que al mismo tiempo que el pueblo fué elaborando de un modo inconsciente un sistema fonético admirable, sujetándose á la evolución fisiológica de la palabra, los eruditos versados en las lenguas de la antigüedad tomaron á las veces directamente los vocablos, menospreciando ó desconociendo los que el pueblo había elaborado. Esto dió origen á una multitud de voces de doble formación, aunque de la misma procedencia latina, distinguiéndose las populares de las eruditas en que las últimas se parecen más al modelo y carecen de aquel sello peculiar que poseen las primeras. Mientras el pueblo forma los vocablos derecho, escuchar, agrio, entero, diesmo, mascar, mancha y otros, los eruditos, sin tener para nada en cuenta la evolución natural é histórica, toman de su propia fuente directo, auscultar, acre, integro, décimo, masticar y mácula. Estas palabras que los franceses llaman doublets y algunos en nuestra lengua formas divergentes, abundan en gran manera, y han entrado en el fondo común de nuestro Diccionario, aplicándose unas ú otras según el estilo, la oportunidad ó la diferencia de concepto que el uso ha ido estableciendo entre ellas.

Hay otras dicciones puramente sabias y que nunca fueron del dominio popular, y son aquellas que las necesidades de las ciencias y los adelantos de los progresos humanos han ido exigiendo para expresar cosas nuevas, como microscopio, fonógrafo, fotografía, etc. Tales palabras, parce detorta, según la regla de Horacio, enriquecen el idioma sin someterse á sus procedimientos fonéticos.

Influencia árabe. — El largo transcurso de la dominación musulmana en la Península, era natural que, así como influyó notablemente en la historia patria, en su cultura y en las tradiciones, dejase huella profunda en el idioma. En efecto, parte no despreciable de nuestro léxico se debe á los árabes, que también contribuyeron á dar un carácter peculiar al sistema de la fonética española. La décima parte de los vocablos castellanos, según el erudito P. Sarmiento, y la octava, si creemos al P. Burriel, se deben á la influencia musulmana. Acaso las dos cifras sean algo exageradas, pero es lo cierto que la tal procedencia es innegable y muy digna de tenerse en consideración.

Otras influencias extrañas.—Aunque no en el mismo grado, también el griego, el hebreo y el godo, dejaron en nuestra lengua las huellas de su paso por la Península ibérica. En el tecnicismo religioso y científico, la nomenclatura griega fué la predominante, como lo fué en todos los idiomas modernos, hasta el punto de constituir una especie de lengua universal de los sabios.

Las relaciones políticas y mercantiles que un día sostuvimos con Italia, y la continua corriente intelectual que entre Francia y España viene manteniéndose, singularmente desde que empezó á regir nuestros destinos la dinastía borbónica, han sido parte para que se introduzcan en el castellano una multitud de palabras, de locuciones y giros de ambas naciones. No es este el lugar á propósito para juzgar lo bueno ó lo malo que esa doble corriente haya podido importarnos: consignamos el hecho y más adelante trataremos, en la exposición doctrinal, de lo que

debe conservarse y de lo que es conveniente rechazar como mercancía averiada.

Como síntesis de esta sumaria reseña, presentamos el cálculo del ya citado benedictino P. Sarmiento, según el cual, de cada cien palabras castellanas, corresponden:

| 60 | al Latín.       |
|----|-----------------|
| 10 | al Griego.      |
| 10 | _               |
| 10 |                 |
| 10 | á otros idiomas |

Consideramos deficiente el cálculo por lo que al Latín respecta, y en cambio parécenos que hay que rebajar bastante las otras partidas.

# **NOCIONES PRELIMINARES**

1. Gramática general es la ciencia que expone las leyes fundamentales del lenguaje como medio de expresión del pensamiento.

Gramática particular de un idioma es el estudio científico del mismo como medio de expresión de un pueblo, ó sea, el conjunto de reglas para hablar bien y escribir correctamente un idioma.

La palabra gramática se deriva de la voz griega  $\gamma \rho \alpha \mu \mu \alpha$ , que significa letra.

Para saber con perfección un idioma no basta el dominio de la Gramática; y así, puede suceder que un extranjero, por ejemplo, sepa con perfección las leyes gramaticales de la lengua castellana, sin que por ello esté apto para hablarla con soltura. A las reglas gramaticales hay que añadir el conocimiento del Diccionario, el de los modismos, el de los sinónimos, etc., cosas todas que sería una ilusión buscar en las gramáticas.

2. Llámase idioma ó lengua á los modos peculiares que cada pueblo tiene de expresar sus ideas y pensamientos.

Lengua castellana es la que, habiéndose empezado á hablar en Castilla, se extendió por el resto de la Península ibérica, se hizo oficial en los documentos públicos y privados, y es hoy el idioma de España y de gran parte de las Repúblicas americanas.



3. Se llama idea á la representación mental que el hombre tiene de las cosas que conoce.

Palabra, voz ó vocablo es la expresión oral de la idea. Oración es la expresión del pensamiento por medio de palabras. Una sola palabra puede á veces ser una oración, por encerrar en su estructura los elementos necesarios

para constituir un pensamiento.

4. La oración se compone de palabras, la palabra de sonidos más ó menos simples, llamados sílabas y letras.

5. La *Gramática* se divide en tres partes principales: *Fonética*, que trata de los sonidos, sílabas y letras; *Lexicología*, que estudia las palabras, tomadas aisladamente, y *Sintaxis*, que enseña el modo de unirlas para formar la oración.

Tradicionalmente viene dividiéndose la Gramática en Analogía, que enseña el valor y modificaciones de las palabras;

Sintaxis, que se ocupa en las mutuas relaciones de unas palabras con otras para formar oraciones;

Prosodia, que trata de la pronunciación, y

Ortografía, de la recta escritura.

Es, sin embargo, más científica la división que nosotros adoptamos, y responde mejor á las necesidades modernas. Aunque en la Fonética han de entrar gran parte de las reglas de la Prosodia y de la Ortografía, daremos, con todo, por vía de apéndice una breve exposición de una y otra, para mayor comodidad de los lectores.

### CAPÍTULO PRIMERO

#### FONÉTICA

6. Fonética es el estudio de los sonidos más ó menos simples de que se componen las palabras, y por extensión los signos gráficos con que estos sonidos se representan.

A la parte de la fonética que se ocupa en el estudio de los signos gráficos, se llama Ortografía.

La palabra fonética se ha formado de la griega φωνή que significa sonido; así como ortografía de δρθς y γρέφω que valen respectivamente recto y escribo.

Los estudios fonéticos han tomado mucho vuelo en nuestros días y, gracias á ellos, puede decirse que la enseñanza de las lenguas reviste hoy un carácter eminentemente científico. Son de suma utilidad para explicar con fundamento las aparentes irregularidades de las lenguas, para su exposición comparativa y, por último, para seguir su desenvolvimiento histórico.

7. Los elementos de que se componen las palabras son las *letras* y las *sílabas*.

Letras son los sonidos más simples que entran en la palabra como primer componente, ó bien los signos gráficos con que la representamos.

Sílaba es la letra ó reunión de letras que forman un sonido indivisible. La palabra será monosílaba si consta de una sola sílaba; disílaba si de dos, y polisílaba si de tres ó más; por ejemplo: ir, es palabra monosílaba; iré, disílaba; iremos, polisílaba.

Para comprender estas últimas denominaciones téngase presente que se componen de las voces griegas μόνος, uno; δίς, dos; y πολύς, mucho.

### ARTÍCULO PRIMERO

### DE LAS LETRAS

8. Alfabeto ó abecedario es el conjunto de letras, ya consideradas como sonidos, ya como signos gráficos, que entran en las palabras de un idioma cualquiera.

El alfabeto de la lengua castellana consta de 24 sonidos representados por los 28 signos siguientes: a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z.

Las letras del alfabeto se dividen en vocales y en consonantes. Las vocales son aquellas que suenan á la sola emisión intencional de la voz, dejando enteramente libre el aparato vocal, como a, i, u. Las consonantes son las que suenan con una vocal, mediante alguna modificación del mismo aparato, como b, p, c.

El alfabeto se ha llamado así de las dos primeras letras del griego  $\alpha$  y  $\delta$  que reciben el nombre de alfa y beta. Las denominaciones de vocales y consonantes son obvias; estas últimas como que no suenan, sino que consuenan.

Los órganos necesarios para la producción del sonido articulado son los pulmones, la laringe, las cuerdas vocales, la cavidad de la boca, el paladar, la lengua, los labios y las fosas nasales. Cada uno de estos órganos sirve para modificar los sonidos de una manera especial, aunque algunos de ellos no sean en rigor esenciales en la emisión de la voz.

9. Las vocales son cinco en la lengua castellana: a, e, i, o, u. Se diferencian unas de otras en su grado de sonoridad, y según el órgano que principalmente les presta su influencia. Así la a se forma en la garganta y puede considerarse como gutural; la i se modifica en el paladar (paladial), y la u en los labios (labial); la e es intermedia entre a é i, como la o lo es entre a y u. Esta clasificación orgánica se puede representar gráficamente por un triángulo, debido al eminente lingüista Orchell, en cuyos vértices van las tres vocales fundamentales y en los lados las intermedias (incluyendo la u francesa).

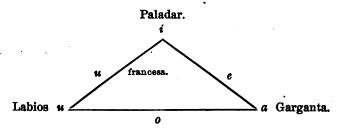

En cuanto al grado de sonoridad, las más sonoras son a, e, o; las más débiles ú oscuras son i, u.

10. Muchas y muy varias son las clasificaciones que se han hecho de las *consonantes*. Nosotros seguiremos la que nos parece más sencilla y más útil para la exposición de los hechos fonéticos, sin entrar en discusiones ociosas sobre su mayor ó menor exactitud.

Podemos dividir las consonantes, según el órgano que predomina en su formación, de la siguiente manera:

Labiales.— b, p, f, v, m.

Dentales.— d, t, c (ce, ci), z, s, n.

Guturales.— c (cs, co, cu), q, k, g, j.

Liquidas.— l, r.

Nasales.— m, n,  $\tilde{n}$ .

Paladiales.— ll,  $\tilde{n}$ , y, ch, rr.

Por su intensidad, pueden ser fuertes  $\delta$  suaves. Son fuertes: p, t, k, q, o (ca, co, cu), ch, f, s, g, f; g suaves: b, d, g (ga, go, gu), v, z, y.

También suelen dividirse las consonantes en explosivas ó momentáneas, que son las que se pronuncian de una sola vez, venciendo bruscamente el obstáculo del tubo vocal, como b, p, d, t, etc., y continuas ó fricativas, que son las que pueden prolongar el sonido, como f, z, s, etc.

Las denominaciones que damos en esta clasificación á las diferentes letras designan bastante bien el órgano que más influye en su formación. No debe creerse, con todo, que sean tan exclusivas que no puedan admitir discusión. Las labiales (de labium, el labio) están perfectamente determinadas, excepto la f que es propiamente una labio-dental; las dentales (de dente, el diente) pudieran denominarse linguo-dentales, y las guturales (de guttur, garganta) participan, sin duda alguna, del carácter de paladiales.

Las necesidades fonéticas, tanto en el latín como en sus hi-

jas las lenguas romances, se llenan con la antedicha elasificación, sin que sea preciso descender á más pormenores, que sólo servirían en una obra elemental para engendrar confusión.

Expondremos, pues, las observaciones más útiles en la práctica sobre cada una de las clases mencionadas.

11. Labiales.—Son, como dejamos dicho, b, p, f, v, m. La b y la p son explosivas, suave la primera y fuerte la segunda, y para pronunciarlas basta unir los labios y separarlos rápidamente al emitir el sonido. No así la f y la v, cuya pronunciación requiere que se junten los dientes superiores con el labio inferior con fuerza para la f y muy suavemente para la v. La m es de la misma familia, pero deja escapar parte de su sonido por las fosas nasales.

El parentesco de estas consonantes explica: 1.º por qué la p de la lengua madre ha cambiado en b al pasar al castellano (34); 2.º la regla ortográfica de que antes de b ó p el sonido nasal que debe preceder será el de m y nunca n.

Hoy la v ha perdido en nuestra lengua su carácter fricativo y se ha hecho explosiva como la b, fenómeno muy antiguo y a en nuestra fonética y al cual no son ajenas sus congéneres las neolatinas.

12. Dentales.—Pudieran llamarse linguo-dentales, porque nacen de apoyar la lengua sobre la raíz de los dientes superiores y emitir la voz con fuerza para la t, suavemente para la d, y dejando resbalar el aire para la s y los sonidos más oscuros z, c (ce, ci).

A la s se le ha llamado por los gramáticos sibilante por la aspiración peculiar que la distingue. Es letra fuerte en nuestro idioma.

El doble valor que en castellano tiene la c constituye una de sus imperfecciones, pero no es privativo de nuestra lengua.

13. Guturales.—Las consonantes fuertes c (ca, co, cu), k, y qu no representan sino un solo sonido que se for-

ma en el fondo de la garganta; g (ga, go, gu) equivale a las anteriores, pero su articulación es muy suave. Las fricativas fuertes g (ge, gi) y j, se forman haciendo vibrar con fuerza el extremo del velo del paladar.

Lo mismo que hemos dicho del doble sonido de la c pudiéramos también decir de la g, cuya varia pronunciación dificulta en gran manera el aprendizaje de la lectura, y origina lamentables equivocaciones en nuestra ortografía.

Historia.—Parece que el sonido fuerte de la j no fué conocido en los primeros siglos de nuestra historia literaria, como de cierto no lo fué el signo que lo representa. La mayor parte de los fonetistas se inclinan á creer que se introdujo por los árabes en su larga dominación, y así vemos que en antiguos monumentos de la lengua, como el Fuero Juzgo, en lugar de la j se usa de la i ó de la y; por ejemp o, iuramento, aieno, iudicio, iusto, trabayo, yente, ayuntar, etc., y si alguna vez se encuentra la j ha debido de ser por ignorancia de los copistas.

La k no es de nuestro alfabeto y sólo se encuentra en palabras extranjeras no naturalizadas (kilómetro, kiosco).

La h que los fonetistas colocan entre las guturales es muda en el castellano actual. En nuestro siglo clásico y en los anteriores debió de aspirarse algo, sobre todo en verso, como hoy se hace con el diptongo hue.

14. Líquidas.—Son la r y la l. Se pronuncian uniendo el extremo de la lengua á la parte anterior del paladar y dejando salir rápidamente el aire, con vibración para la segunda. Se llaman líquidas porque son las únicas que pueden acoplarse con otras consonantes, formando sílaba (pla, pra, cla, cra).

Este común origen de las dos letras explica las transformaciones de una en otra en palabras como arbore, árbol; marmore, mármol; así como el vicio muy general en algunas regiones españolas de confundirlas en la pronunciación (V. la ley fonética 38).

15. Paladiales.—Llamamos así á las letras u,  $\tilde{n}$ , y,

ch y rr, que son más ó menos modificadas de algunas anteriores, pero que se forman de una manera predominante en el paladar. La *ll*, la ch y la rr, en la escritura dobles, son sonidos sencillos en su pronunciación. La y equivale á la i aconsonantada é hiriendo á la vocal siguiente (concluyera=conclu-iera). La ñ es un sonido complejo linguo-paladial.

Historia.—Los sonidos ch, ll y n tuvieron en su nacimiento algo de común. Desde luego ninguno de ellos se encuentra en la lengua madre, y si los dos primeros están en su alfabeto, es con diferente pronunciación. No es aventurado creer que se formaron respectivamente de los grupos silábicos ci, li y ni, como veremos al exponer las leyes fonéticas, y que la palabra noche, por ejemplo, ha debido de seguir las siguientes transformaciones: nocte, notie, nocie, nocye, alguna de las cuales está comprobada, de la misma manera que seniore, senyore, señore, señor.

16. Nasales.—La labial m y la linguo-dental n reciben el nombre de nasales, porque en su pronunciación escapa gran parte del aire por las fosas de la nariz.

En nuestra lengua, la nasalidad no tiene tanta importancia como en la francesa, donde su influencia es tal que cambia la vocal que la precede.

En castellano no hay palabras terminadas en m, como en el latín.

### ARTÍCULO II

#### DE LAS SÍLABAS

Definida en el núm. 7 la sílaba, réstanos tratar de su constitución, de los diptongos y de la división de las palabras al separar las sílabas.

17. La sílaba puede constar de una sola letra vocal, de dos ó más vocales, ó de la combinación de una vocal

con una ó varias consonantes. En la palabra a-ma-ble hay tres sílabas: la 1.ª consta sólo de la vocal a; la 2.ª se compone de la consonante m y la vocal a; la 3.ª de la consonante explosiva b, la líquida l y la vocal e. En cons-trucción, tenemos tres sílabas con cuatro letras cada una.

18. Se llama sílaba abierta la que termina en vocal, como pa; cerrada, la que acaba en consonante, como pel.

Á primera vista parece inútil esta división, pero muchos hechos fonéticos no tendrían sin ella explicación alguna.

- 19. Ninguna sílaba puede empezar por más de una consonante, salvo los grupos de las explosivas b, c, d, g, p, t con las líquidas l y r, como se ve en blasfemo, brazo, crus, clave, drama, gracia, gloria, prado, plata, trozo, y la fricativa f con las mismas letras en frase, flojo y otras análogas. Los grupos de dental y líquida (tl, dl) repugnan en castellano.
- 20. Se llama sílaba tónica á la que lleva el acento tónico dentro de cada palabra, y átonas á las demás sílabas que no llevan acento: en pálido, pá es la sílaba tónica; li y do son sílabas átonas.
- 21. Diptongo es la reunión de dos vocales que se pronuncian en una sola emisión silábica; si son tres vocales, el grupo se denomina triptongo, por ejemplo: aire, apreciais.

Las palabras diptongo y triptongo se componen de las griegas δίς, dos veces, τρίς, tres veces, y φθόγγος, sonido.

En los diptongos, la primera vocal se llama prepositiva, y la segunda pospositiva: en aire, ai es el diptongo, a la vocal prepositiva, i la pospositiva.

C. Ayer (Grammaire comparée de la langue française) y otros autores llaman monoptongos á las sílabas simples que, qui, gue gui. No vemos ninguna utilidad en esta denominación.

. Digitized by Google

22. Los diptongos se componen de la combinación de una vocal sonora con otra débil, ó de las débiles entre sí. Sólo por rara excepción se encontrarán diptongos formados por dos sonoras. Según esto, los diptongos serán: ai, au, aire, pausa; ei, eu, peine, feudo; oi, ou, doy, bou; ia, ie, io, diablo, tiene, vió; ua, ue, uo, ascua, ruego, arduo; iu, ui, triunfo, fuí.

Nuestra lengua no consiente formar diptongos con las combinaciones de dos vocales sonoras, y únicamente por la figura poética llamada sinéresis pueden convertirse en diptongos, en palabras, como real, aureo, etc.

Á veces también los poetas y oradores suelen deshacer el diptongo, considerando una sílaba más, bien por necesidades de la métrica, bien para dar énfasis á la expresión, como en ruido, juicio, fiel.

- 23. Si en el diptongo hubiero de ponerse acento, irá en la vocal sonora, salvo si las dos vocales fueren débiles, que entonces lo llevará la segunda, v. gr.: atención, diócesis, áureo, cáustico, fuí.
- 24. Los triptongos castellanos son los siguientes: iai, como apreciais; iei, como aprecieis; uai, como amortigueis. Esto es, las vocales sonoras a, e, tónicas, entre las dos débiles.
- 25. Para dividir una palabra en sílabas, bien al terminar un renglón, bien por alguna otra razón de escritura que no sea indicativa de elementos componentes, se atenderá á las siguientes reglas:
- 1.a Los diptongos y triptongos nunca se dividen. Ejemplos: au-rora. fue-go;
- 2.a Tampoco se dividen las letras dobles *ll*, *ch* y *rr*, como *ca-rro*, *ca-lle*;
- 3.ª En las palabras compuestas, se separarán los elementos componentes, v. gr.: des-unir, re-dimir, nos-otros;

- 4.ª Si en medio de palabra hay una consonante se unirá á la vocal siguiente, y lo mismo los grupos de explosiva y líquida. Ejemplos: ca-ma, a-bre, co-pla;
- 5.a Si hay dos consonantes que no sean las de la regla anterior, una irá con la vocal precedente, otra con la que le sigue; v. gr.: ar-ma, lis-ta;
- 6.a Cuando concurren tres ó cuatro consonantes de las cuales la segunda es s, referimos esta y la consonante anterior á la primera de las vocales; v. gr.: abs traer, construir, ins-tar.

#### ARTÍCULO III

#### DEL ACENTO

26. La palabra acento, derivada de las dos latinas ad y cantus, tiene en gramática un doble sentido: como inflexión de la voz y como signo gráfico. El primero se llama acento tónico y el segundo ortográfico.

El acento tónico es la elevación de voz y la prolongación de tiempo que damos á una sílaba, con preferencia á las otras, dentro de la palabra.

El acento ortográfico es el signo ó virgulita con que en lo escrito designamos el acento tónico.

El acento fué mirado por el gramático Diómedes velut anima vocis, esto es, como alma de la dicción. En efecto, es el centro de gravedad de la palabra y constituye el núcleo adonde gravitan las demás sílabas no acentuadas.

Los griegos y latinos, tan amantes del ritmo del lenguaje, reconocían en cada una de sus sílabas un elemento musical que los idiomas modernos han perdido casi del todo: nos referimos á la cuantidad, que constituía un sistema melódico, principal encanto de la poesía clásica. A esa cuantidad silábica estaba subordinado el acento con leyes inflexibles.

Historia.—Tres eran los signos gráficos, llamados acentos,



que se introdujeron en la escritura en los últimos tiempos del latín: el acento agudo, que es el único que hoy conocemos nosotros, y que servía para indicar la elevación de la voz, escribiéndose en esta forma (\_\_\_\_\_); el grave, que sirvió para distinguir unas partes de la oración de otras, y se escribía (\_\_\_\_\_); y el circunflejo, que designó la cuantidad larga de las contracciones en los casos y en los tiempos verbales, representándose así (\_\_\_\_\_).

Hasta últimos del siglo xviii vinieron usándose en castellano las tres clases de acento; pero desde 1770, fecha de la segunda edición del Diccionario de la Academia, en que aún se ve el circunflejo, no se admite otro acento que el agudo, y éste siempre como expresión tónica de la sílaba á que afecta, con lo cual ha ido ganando mucho nuestra ortografía.

- 27. Por el sitio que el acento ocupa en las palabras, éstas se dividen en agudas, cuando se coloca en la última sílaba, como ambigú, carmesí; graves ó llanas, si va en la penúltima, como lira, cuchillo; esdrújulas, si lo llevan en la antepenúltima, como épico, cáustico, y sobresdrújulas, cuando se pone en cualquiera sílaba anterior á las tres últimas, como colócamelo, castígueseme.
- 28. Hay palabras que carecen de acento tónico y se llaman átonas. Estas necesitan descansar ó apoyarse en otra dicción que unas veces les precede y otras les sigue; si la palabra átona, se apoya en la anterior, se funde con ella y se llama enclítica, v. gr.: dame, ámale; si se apoya en la siguiente, conserva su independencia en la escritura, y se llama proclítica, v. gr.: me da, le ama.

Estas deno minaciones proceden del griego  $\varepsilon v = \text{en}$ ,  $\pi \rho o = \text{adelante } y \times \lambda \iota \tau \iota \times \delta \varsigma = \text{que se inclina}$ . Estas enclíticas son las que ocasionan en castellano las voces sobresdrújulas, porque aumentan una sílaba á la palabra esdrújula sin mover el acento.

#### ARTÍCULO IV

#### LEYES FONÉTICAS

29. Las leyes que presiden á la formación, desenvolvimiento y modificaciones de las palabras, ya en su paso de una lengua á otra, ya en su proceso histórico dentro de la misma lengua, son invariables, y se fundan en un certero instinto popular que las va elaborando inconscientemente sin formularlas.

Las aparentes excepciones suelen nacer de una ley más universal desconocida.

30. Los cambios fonéticos obedecen: 1.º á la tendencia que el hombre tiene de economizar el esfuerzo (economía fisiológica), en virtud de la cual vanse poco á poco suavizando las palabras fuertes y eliminando todo lo que en ellas no es esencial; 2.º á la propensión, que parece contraria á la anterior economía fisiológica, innata asimismo en el hombre á dar mayor fuerza ó énfasis á todas aquellas expresiones que hieren vivamente su imaginación; 3.º á un principio de analogía, mediante el cual asimilamos fenómenos diferentes, buscando una superior unidad que muchas veces no está en los hechos.

La ley del menor esfuerzo es quizá la predominante en los idiomas modernos, y explica la gran diferencia que existe entre el lenguaje popular y el erudito. Mientras los sabios forman directamente la voz capital de la latina capite, el pueblo ha ido elaborando el vocablo caudal, suavizando la p y la t en cabdal, y aminorando aún más el esfuerzo en caudal. Compárese la palabra latina parábola con la francesa parole, y se verá el predominio que la ley que estudiamos ha tenido en la formación de dicha lengua.

Por la ley del énfasis, muchas finales obscuras ó débiles se han transformado en otras sonoras y fuertes (amaşti = amaste, manu=mano); se han añadido letras allí donde nuestro oído

encontraba deficiente la sílaba (spiritu = espíritu, ten-ré = tendré).

Es indudable la propensión que el hombre tiene á suponer en las cosas que aún no conoce, ó que conoce de un modo incompleto, los mismos caracteres y la misma naturaleza de otras cosas conocidas, con tal que vea en ellas alguna semejanza de origen ó de causalidad. Así se explica la ley de analogía que tanta influencia tiene en la formación de las lenguas. Ella fué, sin duda, la que produjo la desaparición de los verbos de la 3.º latinos, y los participios esdrújulos en el idioma castellano, por la mayor frecuencia de las otras conjugaciones y de los participios llanos en ado, ido.

«La analogía es tendencia imitadora—como dice el Sr. Lauchetas en su hermoso libro Morfología del verbo castellano,—es una copia de tipos existentes, y merced á estas copias se engendran las dobles formas, las formas paralelas, como en los ejemplos citados de sequi y sequire, mori y morire, redimere y redimire, inquirere é inquirire. El carácter de la analogía por esta tendencia á la imitación, á las copias, es del mayor interés. Con estas imitaciones fórmanse los temas paralelos, que los vemos continuar á veces por siglos enteros el uno junto al otro y los dos en uso. Esto sucede en épocas atrasadas, y por eso en la Edad Media encontramos tal riqueza y pluralidad de formas para un mismo concepto.»

31. Los sustantivos castellanos, en vez de formarse de un determinado caso de la declinación latina, se han formado de la radical, que es la parte más uniforme de la palabra, y la que, por tanto, no podía desaparecer.

Nosotros prescindimos de la empeñada discusión existente entre los modernos filólogos, sobre si fué el ablativo, como parece á primera vista, ó si fué el acusativo, opinión hoy la más autorizada, el caso de la declinación que pasó cristalizado á las lenguas neolatinas. Lo más seguro es que las terminaciones de la declinación, yuxta-puestas á la radical sustantiva, fueron obscureciéndose y desapareciendo para dejar libre y definitivamente redondeada la parte temática invariable (1).

<sup>(1)</sup> No obstante lo que dejamos asentado en la regla, al valernos de los sustantivos latinos para comprobar los cambios fonéticos, preferiremos la forma del ablativo, que presenta con más claridad el tema, salvo que circunstancias especiales aconsejen lo contrario.

32. Las palabras castellanas conservaron, por lo general, el acento en la misma sílaba de la palabra latina que les dió origen; ejemplos: cálido, caldo; mánica, manga; timére, temer; bono, bueno.

La persistencia del acento es uno de los hechos más indudables en la formación de las lenguas románicas. La sílaba tónica es el eje de toda la palabra, y la fuerza que le presta el acento hace que alrededor de ella se agrupen los elementos esenciales de las sílabas átonas, mientras aquella permanece de ordinario invariable, ó si varía, es ganando en sonoridad y vigor.

33. Las consonantes iniciales de la lengua latina se conservaron, por regla general, al pasar al castellano.

## Ejemplos:

| Sancto — santo.   | Facile — fácil.   |
|-------------------|-------------------|
| <i>Die</i> — día. | Manu — mano.      |
| Bono — bueno.     | Riparia — ribera. |
| Virtute — virtud. | Tenere — tener.   |
| Pietate — piedad. | Habere — haber.   |

Aunque la regla asentada es la general, hay algunas excepciones para la f que frecuentemente se transformó en h, como ya diremos; para la j que pasó á veces á y, como en jacere, yacer; jugo, yugo, por el valor que ya en latín tenía la j de i aconsonantada, y para la x que se ve convertida en j en las poquísimas palabras que con ella empiezan.

34. En cuanto á las consonantes mediales, ó que se encuentran en medio de la palabra, las fuertes se cambiaron en suaves al pasar al castellano. Así, la p se cambió en la labial suave b, la dental t en su correspondiente suave d, y las guturales c (ca, co, cu), que, qui en ga, go, gu, gue, gui.

## Ejemplos:

| Lupo — lobo.     | Auditu — oído.    |
|------------------|-------------------|
| Aperire — abrir. | Amico — amigo.    |
| Patre — padre.   | Plicare — plegar. |
| Amate — amad.    | Aqua — agua.      |

De esta regla fonética nace la ortográfica de escribirse con b y no con v las palabras que en su origen tenían p.

35. La labial fricativa f ó se conservó (33) ó se cambió en h.

## Ejemplos:

Historia.—Este cambio de la f en h, que se nota como tendencia desde los principios del habla castellana, empieza á acentuarse en el siglo xv, encontrándose al lado de fagan, facer, fallar, fasta, fijo, las modernas formas hagan, hacer, hallar, hasta, hijo.

Regla ortográfica.—Se escribirá con h, en caso de perder la letra originaria, todo vocablo que en latín lleve f.

36. La c se transformó en z cuando, por pérdida de la vocal final con que formaba sílaba, quedó incorporada á la anterior.

## Ejemplos:

Esta regla fonética se hace necesaria desde el momento en que nuestra c tiene el doble valor de fricativa dental y de gu-

tural fuerte explosiva. Si la conserváramos al final de la palabra, su sonido se desnaturalizaría por completo.

Regla ortográfica.—Si las voces terminadas en z se ponen en plural, adquieren de nuevo la c primitiva, por haber desaparecido la causa que motivó el cambio. Así, los plurales de cruz, voz, luz, raiz, se escribirán: cruces, voces, luces, raices.

37. La g se transformó en y cuando, por pérdida de la vocal final con que formaba sílaba, quedó incorporada á la anterior.

Ejemplos:

Rege — rey.

Grege — grey.

Lege — ley.

Historia.—Parece indudable que, á semejanza de lo que sucede en los idiomas congéneres, el nuestro dió primitivamente á la g el sonido paladial de y, como se comprueba con las palabras yerno, yelo, yema y otras, de género, gelu, gemma.

38. Las dos líquidas l y r han solido transformarse con frecuencia una en otra.

Ejemplos:

Marmore — mármol. Arbore — árbol. Periculum — peligro (1).

39. La m final latina, cuando no se perdió, que fué lo más frecuente, se cambió en la otra nasal n.

Ejemplos:

Tam — tan.
Cum — con.

<sup>(1)</sup> Este es más bien un caso de *metátesis*, de que hablaremos en su lugar.



40. La s de los verbos llamados en latín incoativos se cambió en z en algunas formas de muchos verbos irregulares castellanos.

Ejemplos:

Cresco — crezco.
Cognosco — conozco.

41. La gutural mixta x se conservó en el primer período de nuestra lengua; después se transformó de ordinario en j.

Ejemplos:

Exemplo - enxiemplo - ejemplo.

Contradixissent — contradixiessen (Fuero Juzgo) — contradijesen.

Regla ortográfica.—Cuando un sonido gutural fuerte sustituya á la x originaria, nunca se escribirá g sino j.

Ejemplos:

Dixi — dije. Exercitu — ejército. Traxi — traje. Axe — eje.

42. La i y la u finales átonas se cambiaron respectivamente en las intermedias sonoras e, o.

Ejemplos:

Amasti — amaste. Auditu — oído. Viginti — veinte. Manu — mano. Amabili — amable. Tantu-m — tanto.

Esta ley demuestra la repugnancia que siempre experimentó nuestra lengua á las finales débiles i, u, quizá por lo obscuro de su significación cuando no van acentuadas.

43. Fenómeno contrario al anterior es el de la alternativa fonética de las dos vocales e, o, con las respectivas i, u, dentro de la radical de algunos verbos para evitar en sílabas inmediatas el encuentro de dos vocales sonoras.

Pélere—pedir—pido—pedimos.

Gémere—gemir—gimo—gemimos.

Mori (ri)—morir—murió—morimos.

Dormire—dormir—durmió—dormimos.

En su lugar oportuno haremos algunas observaciones sobre este curioso fenómeno de la alternativa fonética.

Aparte de la mencionada alternativa verbal, es muy frecuente en castellano el sustituir, aun en medio de palabra, la e por la i y viceversa.

### Ejemplos:

$$Castello$$
 — castillo. •  $Pilo$  — pelo.  $Meo$  — mío.  $Sinu$  — seno.  $Minus$  — menos.

44. El diptongo au pasó á ser o en la lengua vulgar.

## Ejemplos:

45. La sílaba li (y á veces le) se transformó primeramente en ll y después en j.

## Ejemplos:

Historia.—Parece indudable que la sílaba li empezó por perder la l, hiriendo la i sola, en este caso consonante, á la vocal siguiente, y formando lo que los franceses llaman l mojada. En el Fuero Juzgo vemos al lado de mulier las formas muier y muyer. En Gonzalo de Berceo encontramos meiore por meliore:

Meiore en costumbres, faga á Dios pagado.

Ortografía. — En la palabra maravilla (mirabilia) se comete la inconsecuencia ortográfica de cambiar la b en v, fenómeno nada raro en los primeros tiempos del habla castellana.

Hay que evitar la incorrección ortográfica de escribir las palabras mujer, ajeno, etc., con g, como hacen algunos, en vez de j, pues estas palabras vienen de muliere, alieno.

46. La sílaba ni, las dos nn y el grupo gn, se transformaron en  $\tilde{n}$ , consonante completamente desconocida en la lengua madre.

Ejemplos:

Hispania — España. Panno — paño. Seniore — señor. Ligno — leño.

Historia. — La mayor parte de los vocablos que hoy pronunciamos y escribimos con ñ se escribieron en su origen con dos nn. En el Fuero Juzgo vemos companneros, estrannos, vinnas, etc., y en las Partidas, al lado de año, niño y señorto, danno, duenna y pequenno. La ñ debió nacer fonéticamente de la tendencia á aconsonantar la i (seniore—senyore), y ortográficamente del tilde que solía ponerse para indicar la abreviatura, cuando se duplicaba una letra.

47. Los grupos li, ni, perdieron la i, sustituyéndola por un refuerzo gutural, la g, en algunas formas verbales, delante de las vocales o, a.

Ejemplos:

Venio — vengo. Salio — salgo.

Teneo-tenio — tengo. Valeo — valio — valgo.

El tránsito de la i á la gutural es inexplicable.

En el dialecto gallego se conserva mejor el proceso fonético del grupo ni, diciendo teño, veño.

48. Los grupos latinos ct y pl se convirtieron respectivamente en las letras dobles ch y ll.

## Ejemplos:

Octo—ocho. Lecto—lecho.

Nocte—noche. Plano—llano.

Pluvia-lluvia.

Historia.— Es un hecho comprobado que el grupo ct ha pasado por el intermedio it, como se ve en el dialecto gallego oito, noite, leite, y en el idioma francés lait de lacte, huit de octo, nuit de nocte, fait de facto. Este hecho debió de ser muy antiguo en nuestra lengua, pues en los primeros monumentos encontramos ya la ch, aunque en la corrupción del latín veamos sospeita, peitare (pechar) y otros. El verbo deleitar = (delectare) es la única muestra que el castellano actual posee del cambio asentado.

49. Diptongación.—La e tónica se reforzó en el diptongo ie y la o tónica en ue por la influencia del acento.

## Ejemplos:

Dente — diente.Terra — tierra.Vento — viento.Loco — luego.Septem — siete.Foco — fuego.Volo — vuelo.

La prueba de que esta diptongación se debe á la presión del acento, es que desde el momento en que cambia de lugar, se conservan la e y la o; dentario, ventoso, Septiembre, local, fogata, volamos.

Las palabras que empiezan por o tónica no sólo la diptongan sino que también la hacen preceder de una h que suena

algo gutural, y que desaparece, como el diptongo, al saltar el acento á otra sílaba.

#### Ejemplos:

De aquí nace la siguiente

Regla ortográfica. — Se escribirá con h toda voz que empiece con el diptongo ue.

50. Supresión ó pérdida.—La e final átona influída por las líquidas l y r, y alguna vez n, se perdió casi siempre.

#### Ejemplos:

Lo mismo sucedió con la e que constituía la final del radical sustantivo, y que en rigor quedaba fuera de él.

## Ejemplos:

51. Las vocales átonas i, u, en medio de palabra y en sílaba abierta, se perdieron muy frecuentemente.

## Ejemplos:

Anima — alma. Tabula — tabla.

Manica — manga. Cumulo — colmo.

Debita, debda — deuda. Fabulare, fablar — hablar.

Periculo, periclo — peligro.

52. Las consonantes suav esg y d (y alguna vez la labial b) suelen perderse en medio de palabra.

Ejemplos:

Sabuco — sauco. Sigillo — sello.

Legere — leer. Pede — pie.

Amatis, amades, amais.

53. La m y la t finales se perdieron de ordinario.

Ejemplos:

$$Aut - 6$$
.  $Iam - ys$ .  $Et - 6$ , y.  $Legam - lea$ .

54. Las consonantes dobles mm, pp, ff, tt, etc., se refundieron en una sola al pasar al castellano, ó con el transcurso del tiempo.

Ejemplos:

Historia.—El uso de las letras dobles, por lo menos en la escritura, ha persistido durante mucho tiempo en nuestra lengua. El Ordenamiento de Alcalá, documento de fines del siglo xv, trae todavía palabras como occupar, differir, offensa, missa, innocencia y otras, en que se obedece tal vez más á razones etimológicas que á necesidades de la pronunciación.

55. Adición de sonidos.—Cuando en algunos tiempos verbales (futuro y condicional) se pierde la e ó i del infinitivo, hay á veces necesidad de sustituirla con una d eufónica, para evitar la concurrencia desagradable de lr, nr.

Ejemplos:

Al hablar de la formación de estos tiempos, en su lugar correspondiente, expondremos las vicisitudes que ha experimentado la regla actual.

56. Análogo al anterior fenómeno es el que experimentan muchas palabras, como lumine, homine, femina, culmine, etc., en que, perdida la i medial (51) y convertida la n en r, hubo necesidad de ingerir una b, para facilitar el enlace.

## Ejemplos:

Lumine — lum-b-re.

Homine — Omne (Fuero Juzgo)—home — hom-b-re.

Femina - fem - b - ra - hembra.

57. La s líquida inicial recibió en castellano una e, para hacer más fácil la articulación.

Ejemplos:

Specie — especie. Stella — estrella.

#### ARTÍCULO V

#### FIGURAS DE DICCIÓN

58. Expuestas las reglas de la fonética, no estará demás, como corolario de las mismas, dar á conocer el tecnicismo gramatical de las figuras de dicción.

#### POR ADICIÓN

Prótesis, añade al principio de la palabra: aqueste por este.

Epéntesis, añade al medio: Ingalaterra, que se decía antiguamente, por Inglaterra, amargo de amaro.

Paragoge, anade al fin: felice por feliz, entonces de tunc.

#### POR SUPRESIÓN

Aféresis, quita al principio: ora por ahora, salmo que procede del latín Psalmo.

Síncopa, que suprime en medio: hidalgo por hijodalgo, querré por quereré, manga que viene de mánica.

Apócope, figura muy frecuente, que consiste en suprimir al fin de la palabra: como di tú, por dice tú, cien por ciento, amaba que procede de amabam.

## POR TRANSPOSICIÓN (METÁTESIS)

Consiste en atraer á una sílaba la letra que está en otra, cambiando de lugar dos cercanas: matalde por matadle, cantinela por cantilena; pobre por pober, de paupere.

#### CONTRACCIÓN

Consiste en hacer de dos letras una: del por de el, al por á el, oro de auro, cena de coena.

#### ASIMILACIÓN

Consiste en cambiar una letra para identificarla ó acercarla orgánicamente á otra próxima: decillo por decirlo, componer de con y poner, cámara de cámera.

# PRÁCTICA DE LA FONETICA

Clasificar las vocales y las consonantes del siguiente pasaje

#### EL TEMOR DE DIOS ES EL PRINCIPIO DE LA SABIDURÍA.

Dividir las sílabas de las palabras abstracción, examen, carro, deshago, restauro, desgracia, contacto, robusto, averiguais.

Decir qué vocablos castellanos se derivaron de las voces latinas inalienare (45), folia (35), expoliare y cilia.

Determinar qué cambios han experimentado hasta llegar á las formas actuales las palabras loco (49 y 34), dico, mica, cápere, sápere (50), prato y amato.

Sabiendo que los pretéritos de los verbos producir, conducir, reducir, traducir, etc., se forman del pretérito latino duxi, ¿los escribiremos en castellano con g  $\delta$  con j?

En un periódico de gran circulación hemos visto las voces herege y ageno, derivadas de herexi, alieno, testarán bien escritas?

Si olor y oler se escriben sin h, ¿por qué yo huelo se escribe con ella? (49).

Escribir los plurales de capuz, perdiz, disfraz, voz y hoz.

Si en latín son llanas las palabras collega, conclave, perito, mendico, como serán en castellano? (32).

Formar las palabras castellanas correspondientes á thesauro, mauro, pauco, causa (formación vulgar) y rauco (44).

¿Á qué palabras castellanas corresponden las latinas domna, damno? (46).

Explíquese qué cambios fonéticos se han verificado en las palabras viginti, veinte, centum, ciento, y mille, mil.

Pueden, á este tenor, multiplicarse los ejemplos.

#### CAPÍTULO II

#### LEXICOLOGÍA GENERAL

59. Lexicología es la parte de la Gramática que estudia las palabras como signos de las ideas.

La lexicología se divide en dos partes: lexicología general, y lexicología especial ó morfología. La lexicología general trata de las palabras como elementos de la oración y prescindiendo de los cambios que pueden experimentar; la morfología, ó estudio de las formas, las considera en sus varias modificaciones y accidentes.

La palabra lexicología se forma de las griegas λεξικόν palabra, y λογος, tratado; morfología se deriva de μορφή, forma.

Aunque somos poco amantes de innovaciones que no responden á un fin práctico, y de neologismos que engendren confusión, nos vemos, sin embargo, precisados á aceptar estas denominaciones con preferencia á las ya recibidas, en atención á que expresan mucho mejor que la voz analogía el objeto de su estudio, y á que en todas las gramáticas escritas en los países extranjeros se van consagrando tales denominaciones con grandes ventajas para el método y la claridad.

60. Las palabras, en cuanto signos de ideas, se llaman partes de la oración. Las partes de la oración en la lengua castellana, son: artículo, sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo, participio, adverbio, preposición, conjunción é interjección. Las seis primeras se denominan variables por ser susceptibles de recibir diferentes formas en su estructura gramatical; las otras cuatro son invariables.

Largas y empeñadas discusiones han existido entre los gramáticos en lo que atañe al número de las partes de la oración, á sus denominaciones y á sus relaciones mutuas. Quién, como

Digitized by Google

Condillac, no acepta más que cuatro partes esenciales: el sustantivo, pour nommer tous les objets dont nous pouvons parler; el adjetivo, pour en exprimer tous les qualites; la preposición, pour en indiquer les rapports, y el verbo ser, pour prononcer tous nos jugements. Quién, como la escuela de Port-Royal, las divide en dos grupos y acepta ocho ó nueve partes, como máximum. Ayer, en su Grammaire comparee, las divide en palabras de ideas y palabras de relación; Beauzée, las clasifica en signos de ideas y signos de sentimientos.

En nuestro sentir, tal divergencia de opiniones se origina de considerar la gramática como una expresión fiel de la lógica, lo cual dista mucho de ser verdad en los fenómenos lingüísticos. Es claro que dichos fenómenos están subordinados á las leyes generales del pensamiento, que la lógica estudia; pero no hay que olvidar otros factores importantísimos que, como las leyes históricas y el uso, hacen de los idiomas organismos peculiares que no siempre se acomodan á los apriorismos de la metafísica.

Para el gramático, la división preferible será aquella que mejor deslinde los diferentes oficios que las palabras desempeñan en la oración, la que mejor se preste á un análisis razonado de la lengua, la que con mayor fidelidad refleje los hechos gramaticales y las exigencias del uso

quem penes arbitrium est et jus et norma loquendi.

Á título de curiosidad, y como muestra de una clasificación completa y perfectamente adaptable á la lengua castellana, si en ella consideramos al artículo como un mero adjetivo, según quieren Balmes, Bello y otros, presentamos el siguiente cuadro que para su Gramática latina ideó el eminente filólogo inglés Mr. Roby.

## CLASIFICACIÓN DE ROBY

|                            | completo. VERBO                                                           | amamos.                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| II. — Personas, cosas      | Pronombre sustantivo. Nombre sustantivo. Infinitivo Palabra sustantivada. | yo, tú.<br>luna.<br>amar.<br>amaré consta de<br>tres sílabas.         |
|                            | Pronominal  Numeral  Nominal  Participio                                  | mio, este.<br>ocho, octavo.<br>bueno, malo.<br>amado.                 |
| de cualidades              | S CONECTIVO (Conjunción)  D PRONOMINAL  NOMINAL  PREPOSICIÓN              | mientras, cuando.<br>aquí, allí.<br>bien, primeramente<br>á, por, en. |
| IV.—Unión de p<br>de frase | palabras of Conjunction                                                   | y, ni, pero.                                                          |

La interjección expresa emociones ú oraciones abreviadas.

#### ARTÍCULO PRIMERO

#### SUSTANTIVO

61. Se llama sustantivo la parte de la oración que expresa las personas ó las cosas, en cuanto existen y realizan operaciones.

El sustantivo, que también ha venido llamándose nombre sustantivo, recibe esta denominación porque designa las sustancias. Sustancia (de sub, debajo, y stare, estar) es lo que esencialmente constituye el ser, á diferencia de las modificaciones (adjetivos) que sobrevienen á las sustancias, y son sus modos de ser.

- 62. El sustantivo se divide en propio y apelativo. Sustantivo propio es el que designa un ser individual, único en su clase, como Roma, Ródano, Pedro; apelativo es el que, aunque se aplique á un solo individuo, designa á todos los de su especie, como ciudad, río, hombre, mesa.
- 63. El sustantivo apelativo se subdivide en colectivo y abstracto. Colectivo es el que nombra una colección de individuos, como formando uno solo; así, arboleda, ejército, gente, muchedumbre. Abstracto es el que designa cualidades físicas ó morales, no como inherentes á las sustancias, sino como si tuvieran existencia real é independiente; tales son, bondad, crueldad, salud.
- 64. El sustantivo es una de las palabras variables. Se llaman accidentes gramaticales del sustantivo los cambios que puede experimentar para distinguir diversas relaciones de sexo ó de pluralidad. El accidente gramatical que distingue el sexo de las personas, de los animales y, por extensión ficticia, de las cosas inanimadas, recibe el nom-

bre de *género*; el que discierne si los individuos que expresa el sustantivo son varios ó es uno solo, se llama número. Niño, por ejemplo, designa un solo individuo del género masculino, como diremos más adelante; niños, varios individuos.

#### ARTÍCULO II

#### · ADJETIVO

65. Adjetivo.—Adjetivo es la parte de la oración que designa las cualidades y la extensión del sustantivo. Cuando decimos, hombre bueno, papel blanco, muchos hombres, pocos papeles, los vocablos bueno y blanco son cualidades que afectan á los sustantivos hombre y papel, del mismo modo que muchos y pocos son términos expresivos de la extensión en que tomamos las voces hombres, papeles: unos y otros son, pues, adjetivos.

Adjetivo se forma de las dicciones latinas ad, junto á, y jacio, arrojar, y expresa lo que cae sobre la sustancia, sus modificaciones, lo que puede separarse de ella.

Fieles á nuestro propósito de no discutir las denominaciones tradicionales, cuando de la discusión no haya de resultar un fin práctico y útil, no entraremos á examinar las distintas cuestiones que entre los gramáticos se han agitado acerca de la mayor ó menor propiedad de este nombre, de su concepto y de las múltiples sustituciones que, unas muy razonables, otras de todo punto arbitrarias, se han propuesto.

66. División del adjetivo.—Se divide en calificativo, cuando se limita á expresar cualidades, como bueno, alto, sabio, dócil; y determinativo, cuando designa la extensión en que el sustantivo se toma, como alguno, ninguno, mucho, poco.

- 67. El determinativo se subdivide en indefinido, que es el que expresa vagamente la extensión, como en los ejemplos anteriores; y numeral, si la extensión del sustantivo está expresada por una cantidad numérica, como veinte, ciento, primero, segundo.
- 68. Terminaciones del adjetivo. Bajo este respecto, hay en castellano dos clases de adjetivos: unos que varían de terminación, según el género del sustantivo que se les une, y otros que siempre permanecen invariables, cualquiera que sea la terminación genérica del sustantivo. El adjetivo alto se pondrá en esta forma siempre que se junte al sustantivo niño, por ejemplo; pero si modifica al sustantivo mujer, habrá que cambiarlo en alta.
- 69. Género masculino y femenino.—Si los adjetivos tienen dos terminaciones, la primera se aplica á los nombres del género masculino, ó sea á los que designan el sexo de varón ó macho; la segunda á los femeninos, ó sea á los que en la naturaleza ó en la ficción gramatical indican hembras.

Esta cuestión de los géneros se ha involucrado innecesariamente. Sin duda el concepto del género ha nacido de la distinción sexual de los seres animados; pero como estos son en mucho menor número que los que carecen de sexo, el género ha llegado á no significar en las lenguas otra cosa que la aptitud que un sustantivo tiene á juntarse con esta ó aquella forma de los adjetivos variables, hasta el punto de que, 1.º no puede haber más géneros que terminaciones tengan los adjetivos; 2.º si los adjetivos fueran invariables, el género no existiría.

La teoría que acabamos de exponer es tan obvia y natural que, mucho antes de haberla tratado con su gran perspicacia gramatical el insigne Bello, ya la había sostenido nuestro Sánchez de las Brozas en los siguientes categóricos términos: «Llamamos masculinos no á los que designan varones, sino á aquellos nombres á los cuales podemos anteponer los demostrativos este, estos, y femeninos á los que pueden preceder esta, estas.» Y cuenta que el pasaje ya se remonta á Varrón.

# 70. Adjetivos de una sola terminación. — Los hay acabados

en a, como indígena, persa, belga; en e, como alegre, dulce, amante; en i, como baladí, turquí; en l, como dócil, fiel, leal, azul; en n, como ruin, común; en r, como singular, familiar; en s, como cortés, gris; en z, como feliz, veloz.

Los acabados en an, on, or, ete, ote, son variables y cambian para la terminación femenina, v. gr.; holgazán, holgazana; juguetón, juguetona; sucesor, sucesora; regordete, regordeta; feote, feota. Con todo, permanecen invariables mayor, menor, peor, mejor, inferior, superior, interior, exterior, posterior, anterior. Superior sólo puede admitir la terminación femenina cuando se hace sustantivo: La Superiora de las Carmelitas.

Los que designan nación ó país suelen también cambiar para el género femenino: portugués, portuguesa; andaluz, andaluza; español, española.

71. Apócope de algunos adjetivos. — Los adjetivos bueno, malo, alguno y ninguno, pierden la o final cuando preceden inmediatamente al sustantivo, v. gr.; el buen padre, el mal hombre, algún niño, ningún día.

El adjetivo santo pierde la última sílaba en iguales circunstancias, y siempre que el nombre posterior no empieza en to ó do; San Pedro, San Antonio, San Juan, Santo Domingo, Santo Tomás.

Grande pierde la sílaba de en unos casos, en otros no: es un gran hombre; es un grande hombre.

Los numerales uno, ciento, primero, tercero, pierden

la o, y ciento la sílaba to, cuando preceden á sustantivos inmediatos: un hombre, cien mujeres, el primer día, el tercer discurso.

Historia.—La apócope de los citados adjetivos data de muy antiguo en nuestro idioma. En el siglo xui vemos con frecuencia el adjetivo grand, como grand ruido, grand mingua en el Fuero Juzgo; en el Libro de Alexandre encontramos muy á menudo grant,

Venció Poro et Dario dos Reys de GRANT potencia.

El Arcipreste de Hita (siglo XIV) dice:

Estaba en mesa pobre BUEN gesto é buena cara.

En cambio la apócope de *primero, tercero, postrero* es un fenómeno reciente en la historia de la lengua.

#### ADJETIVOS NUMERALES

- 72. Se llaman adjetivos numerales los que designan la cantidad numérica en que se toma el sustantivo.
- 73. División de los adjetivos numerales.—Los adjetivos numerales se dividen en cardinales, ordinales, partitivos y proporcionales. Son cardinales los que expresan simplemente la cantidad numérica, como seis libros, veinte hombres, mil caballos; ordinales los que expresan el puesto que el sustantivo ocupa en una serie, como libro octavo, vigésimo lugar; partitivos los que indican las partes en que el sustantivo está dividido, como media luna, cuarta parte, y proporcionales, las veces que el sustantivo se repite, como doble tapa, triple cosecha.
- 74. Excepto uno y ciento cuando está en plural (doscientas, trescientas), los cardinales y los proporcionales

no cambian jamás de terminación; los ordinales y los partitivos tienen terminaciones para indicar el género y el número del sustantivo: así, diez libros, dies clases, libro décimo, clase décima, tres cuartas partes.

Los quince primeros números constan de una sola palabra en esta forma:

| Uno, a,    | del | latín    | unus, a, <b>um</b> . |
|------------|-----|----------|----------------------|
| <b>Dos</b> | •   | •        | duo — duos.          |
| Tres       | •   | •        | tres.                |
| Cuatro     | ,   | •        | q <b>u</b> atuor.    |
| Cinco      | •   | •        | quinque.             |
| Seis       | •   | >        | sex.                 |
| Siete      | •   | •        | septem.              |
| Ocho       | •   | >        | octo.                |
| Nueve      | •   | •        | novem.               |
| Diez       | •   | <b>»</b> | decem.               |
| Once       | •   |          | undecim.             |
| Doce       | >   | -<br>>.  | duodecim.            |
| Trece      | >   | •        | tredecim.            |
| Catorce    | •   | •        | quatuordecim.        |
| Quince     | •   | • .      | quindecim.           |
|            |     |          |                      |

Los números sucesivos hasta veinte se nombran sumando con la conjunción y las unidades seis, siete, ocho y nueve al diez, que expresa la primera decena.

Diez y seis = dieciseis.

Cada diez unidades tomadas colectivamente constituyen una decena y se nombran de la siguiente manera:

| Veinte    | del | latín | viginti.                       |
|-----------|-----|-------|--------------------------------|
| Treinta   | •   | •     | triginta.                      |
| Cuarenta  | • > | >     | quadraginta.                   |
| Cincuenta | •   | •     | q <b>u</b> inquag <b>i</b> nta |
| Sesenta   | >   | >     | sexaginta.                     |
| Setenta   | >   | •     | septuaginta.                   |
| Ochenta   | >   | >     | octaginta.                     |
| Noventa   | . > | •     | nonaginta.                     |

and the field of the contraction of the state of the second of the secon

Los números intermedios se nombran con las decenas y la s unidades enlazadas por la conjunción y:

Cuarenta y uno. Cuarenta y ocho.

Las centenas se forman con la radical de los diez primeros números (excepto ciento) y la terminación cientos, doscientos trescientos, quinientos, setecientos, novecientos, etc.

Los millares desde des mil, se forman yuxta-poniendo los dos números, y considerándolos multiplicados el mayor por el menor.

Los números compuestos de millares, centenas, decenas y unidades, se nombran y escriben separadamente, enlazando únicamente con la conjunción y los dos últimos.

Ocho mil, trescientos, veinte y cuatro.

Las unidades colectivas superiores son millón, billón, trillón, etc.

Ordinales. — Se forman directamente del latín primus, secundus, tertius, quartus, quinctus, etc. Los que terminan en ero (primero y tercero) han nacido de primario, tertiario, pasando por las formas intermedias, primairo, terciairo, primeiro, terceiro.

Distributivos.— No hay en castellano más distributivo que sendos, sendas, equivalente á cada uno tantos, y de cuyo uso hablaremos en la sintáxis.

## ARTÍCULO III

PROPIEDADES COMUNES AL SUSTANTIVO Y AL ADJETIVO

75. Concepto gramatical del género. — Son del género masculino los sustantivos que siempre pueden juntarse con la primera terminación del adjetivo variable, y femeninos los que van constantemente con la segunda. Como nunca se dice libro buena, sino bueno, mujer hermoso, sino hermoso, libro, será del género masculino; mujer, por el contrario, del femenino.

No hay, pues, en castellano nada más que dos géneros, porque tampoco tienen más terminaciones los adjetivos. El neutro no existe en los sustantivos castellanos, y sí sólo en ciertas formas reproductivas de los pronombres y del artículo, según diremos en su lugar. El neutro, por otra parte, no es género, antes carencia de él: neutro quiere decir ni uno ni otro.

Los nombres llamados epicenos, comunes y ambiguos, no contradicen la teoría por nosotros sentada. Los nombres epicenos siempre son ó masculinos ó femeninos, diciéndose el ratón pequeño, la ligera liebre, el negro buitre: lo que sucede con ellos, es que no suele distinguirse el sexo. Los ambiguos, que son muy pocos en castellano, nacen de que el uso no ha fijado bien su género, y por eso, al paso que unos dicen la puente, otros, más á menudo, lo hacen masculino. Los comunes son ora masculinos, ora femeninos, según el sexo de la persona á que se refleren: el santo mártir, la santa mártir.

- 76. Género de los sustantivos por su significación.— Son del género masculino:
- 1.º Los nombres de varones ó animales machos: Pedro, Antonio, caballo, lobo; y oficios de varón, como médico, poeta;
  - 2.º Los de ríos, como Guadalquivir, Tajo, Ródano;
- 3.º Los de meses y días de la semana: Enero fué muy templado, el Martes no es aciago;
  - 4.º Los de montes, como el Himalaya, el Apenino;
  - 5.º Los de vientos, como el Aquilón, el levante.
  - 77. Son del género femenino:
- 1.º Los nombres de mujeres y animales hembras: Teresa, yegua; con sus oficios, comadrona, institutriz;
- 2.º Los de ciencias, como Teología, Lógica, Matemáticas;
  - 3.º Los nombres de las letras en castellano, la b, la o;

4.º Los de reinos, provincias y ciudades, por regla general, v. gr.: Italia es productiva; Inglaterra industriosa; Castilla la Vieja, la antigua Roma.

En estos últimos sustantivos se sigue muchas veces la terminación, y se hacen masculinos: *Toledo entero*, *todo Madrid*.

- 78. Género de los sustantivos por su terminación.— Son, generalmente, del género masculino:
- 1.º Los terminados en o, como lirio, palacio, cabello. Exceptúanse mano, nao y seo, que son femeninos;
- 2.º Los en i, u, como alhelí, bisturí, ambigú, tisú. Hay muy pocas excepciones;
- 3.º Los en e, aunque con bastantes excepciones, v. gr.: talle, vinagre, aguardiente, roble. El vulgo tiende á hacer femeninos los en e;
  - 4.º Los en j, t, x, como reloj, cénit, fénix (1);
- 5.º Los en l, como sol, tul, mármol. Se exceptúan cal, cárcel, col, hiel, miel, piel, credencial, sal, señal, y algún otro;
- 6.º Los en n, como pan, bastón, almacén. Exceptúanse por femeninos los verbales en ión;
- 7.º Los en r, verdor, primor, éter, placer. Son, sin embargo, femeninos, flor, labor y segur.

Los infinitivos de los verbos son masculinos.

- 79. Son comúnmente del género femenino:
- 1.º Los en a, como mesa, silla, tabla. Exceptúanse por masculinos muchos tomados del griego (poema, programa, telegrama, etc.), y algunos que toman el género por la significación, tales como centinela, espía, cura (sacerdote);

<sup>(1)</sup> En los siglos xvi y xvii, la palabra fénix solía usarse como femenina, y así lo vemos en Villegas y Quevedo. Eso no obstante, Lope de Vega fué llamado El Fénix de los Ingenios.

- 2.º Los en d, v. gr.: verdad, salud, virtud. Exceptúanse laúd, huésped, césped, ardid, ataúd y otros;
- 3.º Los verbales en ion, tales como acción, pasión, lección;
- 4.º Los acabados en z, como lus, voz, paz. Son, sin embargo, masculinos, antifaz, almires, arros, barnis, matis, etc.

Observaciones sobre los géneros. — Aunque los nombres en e son, por regla general, masculinos, hay muchísimas excepciones.

Son femeninos, entre otros: 1.º Los de figuras retóricas y gramaticales, los del tecnicismo matemático y, en una palabra, los procedentes del griego, como apócope, elipse, cicloide, clámide; 2.º ave, base, calle, carne, catástrofe, clave, cohorte, consonante, corriente, chinche, estirpe, falange, faringe, fase, fe, fiebre, frase, frente, fuente, hambre, hélice, hojaldre, hueste, tudole, ingle; gente, laringe, leche, liebre, liendre, llave, madre, mente, mole, muerte, mugre, nave, nieve, noche, nube, patente, peste, plebe, pléyade, podre, prole, salve, sangre, sede, serpiente, sierpe, simiente, suerte, tarde, torre, ubre, urdimbre, vacante, variante, veste, vorágine, etc.

Corte, cuando significa comitiva regia, residencia del poder supremo, es femenino; corte, en el sentido de incisión, herida, pieza de carne ó de tela, es masculino

Chinche, animal fétido así llamado, es femenino, aunque en algunas provincias de Castilla se empeñen en hacerle masculino.

Parte, porción de un todo es femenino; aviso telegráfico es masculino.

Pendiente, cuesta muy inclinada, es femenino; pendiente, adorno de las orejas, es masculino.

Tilde, es de género ambiguo. Galdos lo hace femenino en el siguiente pasaje: No tengo que añadir ni una tilde (Vergara).

Fraude, se hace hoy masculino, en lo antiguo era femenino: No había la fraude, el engaño ni la molicie... (Cerv.) — Luis Mejía, en el Apólogo de la ociosidad y el trabajo, introduce un personaje que es la Señora Fraude.

Dote, puente y lente, se usan hoy en los dos géneros, aunque con tendencia á la regla general de hacerlos masculinos.

Pro, en el sentido de provecho, se ha usado promiscuamente como masculino y como femenino, según puede verse desde los orígenes del idioma en el Poema del Cid, en el Conde Lucanor y en Cervantes. Hoy casi siempre se hace femenino, menos en la locución el pro y el contra.

Color, también es ambiguo, aunque el uso actual parece haberlo fljado en el género masculino:

Á Cardenio se le mudó la color del rostro. (Cerv.) Sólo pude advertir á los colores que eran encarnado y blanco. (Id.)

Fin, es de ordinario masculino, sin embargo de usarse aún mucho la fin del mundo, que vemos con frecuencia en Cervantes, H. de Mendoza y otros.

Margen, en singular es ambiguo, en plural es siempre femenino:

Un hondo barranco poblado en ambas márgenes de álamos blancos. (Valera.)

Orden, cuando significa disposición ordenada de las cosas, es masculino, pero si significa mandato que procede del superior, toma el género femenino: Eso está hecho con mucho orden; hay que obedecer la orden, las órdenes del general. Orden en el sentido de sacramento, es masculino en singular; femenino en plural. Para comprobarlo, véanse los dos ejemplos siguientes del eximio D. Juan Valera:

であるとのでは、1970年のでは、1970年の日本のでは、1980年の日本のでは、1980年の日本の日本の日本のでは、1980年の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本

El bautismo era un niño vestido de catecúmeno con su túnica blanca; el orden, otro niño, de sacerdote. (Pepita Jiménez.)

Cada día siento más deseo de volverme con usted y de recibir las órdenes. (Ib.)

80. Número gramatical. — Ya hemos indicado que el número es uno de los accidentes del sustantivo. Aquí añadiremos que también lo es del adjetivo, del artículo, del pronombre, del verbo y del participio.

El número consiste en la modificación que la palabra experimenta para indicar si se refiere á un solo objeto ó á más de uno: en el primer caso se dirá que la palabra está en singular; en el segundo, diremos que está en plural.

En la morfología expondremos cómo se forman los plurales.

81. Nombres que carecen de plural. — Hay muchos sustantivos castellanos que no son susceptibles de recibir el número plural, ó que sólo lo reciben excepcionalmente y sacados de su genuina significación. Tales son los de virtudes y vicios, ciencias y artes, y sobre todo los nombres propios.

Cuando decimos: Han falsificado dos fes de bautismo, la palabra fe ha perdido su significado de virtud, para señalar el concepto de documento público. En la frase: No me venga usted con retóricas, la palabra retóricas no designa la ciencia así llamada, sino una manera familiar de expresar el abuso de frases remilgadas.

En análogo caso se encuentran los plurales de los nombres propios. Dos Virgilios, tres Horacios significan, ó las colecciones literarias de dichos autores, ó diversos personajes que se parecen á Horacio y Virgilio; como si dijéramos: Hubo quien llamó á Lupercio y á Bartolomé Leonardo de Argensola, los Horacios españoles.

- 82. Nombres que sólo se usan en plural. Hay, por el contrario, muchos nombres en castellano, que sólo tienen plural. Tales son, entre otros, vísperas, completas, maitines, laudes, idus, exequias, calendas, manes, nupcias, alicates, angarillas, trébedes, calzoncillos, enaguas, zaragüelles, etc.
- 83. Nombres que cambian de significado.—Otros hay que en singular significan cosa distinta que en plural. Honra, es buena fama, honras, exequias; celo, designa el cuidado que se toma uno por lo que le está encomendado, celos significan pasión que nace de excesivo amor; corte, es el filo del instrumento cortante y el resultado de su uso, Cortes llamamos al Parlamento; esposa es la mujer legítima, esposas, ligaduras de las manos para aprisionar.
- · 84. Aumentativos, diminutivos y despectivos. Los sustantivos y adjetivos son susceptibles en algunos casos,

y mediante ciertos cambios que experimentan, de encerrar otro sentido que sirve para aumentar, disminuir ó echar á mala parte su significación propia y genuina. Aunque en el concepto de hombre no cabe el más ó el menos, por denotar lo constitutivo de la esencia, hombrón, sin embargo, expresa un alto grado de las cualidades físicas que le exteriorizan, y lo mismo puede decirse de hombrecillo, hombracho.

- 85. Los adjetivos y por extensión los participios, gerundios y algunos adverbios reciben, previas las modificaciones convenientes en la estructura de la palabra, iguales matices de significación. Bueno, buenecito, buenazo, bonachón, son diferentes matices, ya que no grados, de la significación esencial del adjetivo bueno, aplicándose ora con cariño, ora con énfasis al sustantivo correspondiente.
- 86. Respecto de su significado debe notarse que en esto el uso ha sido muy caprichoso, especialmente en los nombres propios. Con todo pueden formularse las siguientes reglas:
- 1.ª Los aumentativos terminan en on, azo, acho, ote; tales como mocetón, buenaso, hombracho, francote. Significan exceso de la cualidad.
- 2.ª Los diminutivos terminan en ito, ico, illo, uelo con algunas variantes. Expresan de ordinario cariño, ternura ó escasez de la cualidad, como en panecillo, pobrecito, rapazuelo, candilico.
- 3.a Los despectivos indican el menosprecio que se hace de la cosa, y suelen acabar en aco, uco, ajo, ejo, uzo, orro, acho y otras finales. Por ejemplo: libraco, casuca, latinajo, ventorro, tenducha.
- 87. Género de los aumentativos. Por lo común, los aumentativos y diminutivos tienen el mismo género que la palabra de que se forman; pero es muy frecuente que al-

gunos femeninos se cambien en masculinos; de casa, por ejemplo, femenino, se forma caserón, masculino; como de culebra, culebrón; de cuchara, cucharón; de alberca, albercón.

Hay aumentativos por antifrasis que, aunque lo son en la forma, en el fondo disminuyen la significación del sustantivo como lanzón, lanza pequeña; rabón, sin rabo; ratón, ratá pequeña; pelón, sin pelo, y otros.

No son raros en nuestra lengua los diminutivos en ezno, como lobezno, viborezno. En estilo jocoso y en autores antiguos, han solido multiplicarse: así en el libro de Montería vemos llamar perrezno al cachorro del perro, y el Arcipreste de Hita denomina pavezno al pavipollo.

#### ARTÍCULO IV

#### GRADOS DE COMPARACIÓN DEL ADJETIVO

- 88. El adjetivo puede expresar la cualidad, ya sencillamente, indicando que ésta se encuentra en el sustantivo, ya de un modo relativo, designando si la cualidad está en grado mayor ó menor en un objeto que en otro. De aquí nacen los tres grados de comparación llamados positivo, comparativo y superlativo. El positivo señala simplemente que el objeto posee la cualidad expresada por el adjetivo; el comparativo, que está en un objeto en mayor ó menor grado que en otro, y el superlativo que la posee en un grado altísimo de su significado.
- 89. Formación del comparativo.—De la comparación de dos objetos que coinciden en una misma cualidad, puede resultar, ó que los dos términos sean iguales bajo tal aspecto, ó que el primero sea mayor ó menor que el segundo. De aquí se originan tres formas comparativas, de igualdad, de superioridad y de inferioridad, expresán-



dose respectivamente por los adverbios de cantidad tan, más ó menos, unidos inmediatamente al adjetivo. Los dos términos así modificados se enlazan por las palabras conjuntivas como, que; v. gr.:

Antonio es tan allo como su hermano; Antonio es más alto que su hermano; Antonio es menos alto que su hermano.

90. Hay algunos comparativos, tomados directamente de la lengua latina, que en su conformación misma llevan la fuerza de los adverbios más, menos, y constan de una sola palabra. Tales son:

Mayor, comparativo de superioridad de grande; Menor, comparativo de inferioridad de grande; Mejor, comparativo de superioridad de bueno; Peor, comparativo de inferioridad de bueno.

Parecidas á éstas en su estructura son las palabras superior, inferior, interior, exterior, anterior y posterior, que significan lo que esta más arriba ó más abajo, de la parte de adentro ó de afuera, lo que se ha hecho antes ó después. Enuncian realmente comparación, pero no podemos considerarlos como comparativos propiamente tales, porque no son grados de un adjetivo ni se juntan con la conjuntiva que.

Aunque mayor y menor, mejor y peor, son los verdaderos comparativos de grande y bueno, no por eso dejan de usarse los modos de decir más grande, menos grande, más bueno, menos bueno. Los últimos son poco frecuentes.

Historia. — Mayor, menor, mejor, peor, son las palabras latinas major, (maior), minor, melior, pejor, (peior), y se usaron en todas las épocas de nuestro idioma. En el comparativo de igualdad usaron también los antiguos en vez de tan-como la tórmula ast-que, que hoy sería galicismo; v. gr.: La tradición es así necesaria que la escritura. — Fr. L. de León.

91. Formación del superlativo.—El superlativo se for-

ma con el adverbio muy unido al adjetivo, ó dando á éste la terminación ísimo; v. gr.: alto, muy alto, altísimo; blanco, muy blanco, blanquísimo.

Cuando el superlativo compara dos términos, se llama relativo y se forma con la frase el más-de; v. gr.: Antonio es el más alto de todos sus hermanos.

92. También hay algunos superlativos que terminan de una manera irregular; tales son:

De bueno — bonísimo — y óptimo; de malo — malísimo — pésimo; de grande — grandísimo — máximo; de pequeño — pequeñísimo — mínimo; de bajo — bajísimo — ínfimo,

y los terminados en érrimo, propios de la lengua erudita, como celebérrimo, de célebre; libérrimo, de libre; integérrimo, de integro; aspérrimo, de áspero; misérrimo, de mísero; pulquérrimo, de pulcro; paupérrimo, de pobre; acérrimo, de acre, y ubérrimo, muy abundante, cuyo positivo originario no pasó á nuestra lengua.

Algunos de éstos admiten al lado de la formación erudita la popular, y así se dice asperísimo, pobrisimo.

También son de formación sabia fidelisimo de fiel; sapientisimo, de sabio; benevolentisimo, de benévolo; munificentisimo, de munifico; sacratisimo, de sagrado; magnificentisimo, de magnifico, etc.

En vez del adverbio muy, que es el que de ordinario forma los superlativos perifrásticos, puede ponerse otro que aumenta la significación positiva del adjetivo y decirse sumamente bueno, excesivamente alto, en gran manera atrevido, etc.

Historia. — Las lenguas romances no tomaron los superlativos de la lengua vulgar latina, y la mayoría de ellas carecen de los superlativos en isimo. El castellano los tomó del italiano en el siglo xv, y en tiempo de los Reyes Católicos sólo vemos serenissimo, christianissimo y algún otro de tratamiento.

Debe evitarse el vicio de la gente ignorante que consiste en acumular el adverbio muy (ó más, menos) á los superlativos en ísimo. Es, pues, una vulgaridad imperdonable el decir muy altísimo, más sapientísimo, menos doctísimo.

- 93. Algunos sustantivos admiten el comparativo, considerándose adjetivados ó expresivos de cualidades físicas, como en *Pedro es más* hombre que su hermano. También pueden formar un superlativo con muy, pero nunca en isimo: Pedro es muy hombre.
- 94. Hay muchos adjetivos que por la índole de su significación no son susceptibles de más ni de menos, y carecen de grados de comparación, tales como:
  - 1.º Los numerales;
- 2.º Los de significación completa, infinito, inmenso, omnipotente, inmortal, celeste, terrestre, triangular, rectangular, etc.;
- 3.º Los de acción instantánea, momentáneo, súbito, repentino, etc.;
- 4.º Muchos acabados en eo, imo, ico, fero, gero, io, uo y ble, que por su estructura no se prestan á la terminación isimo, pero pueden expresar el grado, con el adverbio muy; por ejemplo: espontáneo, legitimo, político, pestifero, necio, arduo, deleznable.

Algunos adjetivos que no debieran recibir el grado superlativo por lo acabado y absoluto de la cualidad expresada, lo llevan, no obstante, en el estilo familiar: así D. Juan Valera usa en su preciosa novela Pepita Jiménez el superlativo de superior, diciendo: Ese concepto supremo, objeto de un afecto superiorísimo.

No tuvo razón Clemencín para censurar la frase de Cervantes más principal fundándose en lo absoluto de su significación. En Granada la vemos con muchísima frecuencia y lo mismo en los clásicos coetáneos y posteriores á Cervantes.

#### ARTÍCULO V

#### ARTÍCULO DETERMINANTE É INDEFINIDO

- 95. El artículo es un adjetivo determinativo que se antepone al sustantivo (ó al adjetivo sustantivado) para designar en la mente del que escucha la mayor ó menor limitación en que se toma, sin añadirle otra idea.
- 96. División del artículo.—Si el artículo limita, individual ó específicamente al sustantivo, diremos que es determinante; si deja vaga la limitación, el artículo se llamará indefinido.

Si decimos he visto un niño, unos niños, en la mente del que escucha queda limitado el concepto general niño, pero de una manera vaga, indefinida: un, una, unas, unos, serán, pues, artículos indefinidos. En cambio, cuando decimos el niño, los niños me vieron, el que escucha la frase sabe, merced al artículo, qué niño ó qué niños son los que mentalmente designa el que habla: el, la, lo, los, las, son artículos determinantes.

Si bien el artículo no es otra cosa que un adjetivo determinativo 6, si se quiere, un pronombre demostrativo, hay necesidad de estudiarlo como parte separada, en atención á las múltiples peculiaridades de que goza. Parece mentira que una parte de la oración que nada significa por sí misma y que se diría revestir escasísima importancia, sea, con todo, la que más modificaciones puede introducir en la frase, según que se omita ó se exprese, ó se cambie el indefinido por el determinante. Un artículo mal usado ó usado á destiempo, suele deslucir el más brillante período, ó hacer decir al que habla lo contrario de lo que decir se propone.

97. El artículo determinante tiene tres formas en singular y dos en plural: el en sigular, los en plural, para los



sustantivos masculinos, como el hombre, los hombres; la en singular, las en plural para el femenino, como la mujer, las mujeres; lo en singular para el adjetivo sustantivado neutro, como lo bueno, lo honesto.

Por excepción, se pondrá el artículo masculino antes del nombre femenino que empiece por a tónica ó la sílaba también acentuada ha, v. gr.: el áquila, el aqua, el hacha.

98. Cuando el artículo masculino vaya precedido de las preposiciones á y de, se formarán las contracciones al y del, v. gr.: doy pan Al niño, este libro es del niño.

Historia.—Antiguamente estas contracciones eran más usadas que hoy, pues se hacían extensivas á los pronombres, y se decía: dello, desto, deso, della, desta, etc.

Se evitará, sin embargo, la contracción, cuando el artículo forme parte de un título y deba ir independientemente; por ejemplo: *imprenta de «El Imparcial»*.

99. El artículo no sólo precede al sustantivo sino también al adjetivo y á toda frase sustantivada, v. gr.: los en verdad atrevidos pensamientos, el mucho madrugar, el qué dirán.

Historia. — El artículo determinante castellano se formó del pronombre latino illo, illa, illo. pasando á ser en los primeros tiempos de la lengua, el, ela, elo, elos, elas:

De las bonas costumnes nasce ELA paz et ELA concordia. (Fuero Juzgo.)

Fueron ELOS TROYANOS de mal viento feridos.

(Poema de Alexandre.)

Bien pronto se fijaron las definitivas formas actuales, con sélo la diferencia de que hasta el siglo XVII se emplea frecuentemente el artículo masculino el antes de nombres femeninos que empiezan con a (tónica  $\delta$  no) para evitar el hiato:

Sobre el arena sentada de aquel río la vi yo. (Jorge de Montemayor.)

Con el alegría de la buena conciencia se junta la de la confianza en que viven los buenos. (Granada.)

### ARTÍCULO VI

#### PRONOMBRE

100. Pronombre es la parte de la oración que sustituye al sustantivo ó al adjetivo para indicar la relación en que se encuentran con respecto al acto de la palabra.

Los pronombres todos se refieren ó á la persona que habla que se llama primera persona, ó á la que escucha que recibe el nombre de segunda, ó al objeto de que se habla, que no entra directamente en la conversación y que se considera de tercera persona. El que habla, si es uno, se nombra á sí mismo yo, si son varios, nosotros; el que escucha, si es uno, contesta por el pronombre tú, si son varios, por vosotros; la cosa ó persona objeto del discurso se designa por los pronombres él, ella, ello, ellos, ellas, y otros que envuelven más ó menos proximidad á los interlocutores.

101. División del pronombre. — El pronombre se divide primeramente en sustantivo, si sustituye á un sustantivo, como yo, tú, y adjetivo cuando, aparte de la relación que encierra con las personas que intervienen en la conversación, designa una cualidad, como mío, tuyo, este, etc.

El pronombre puede también ser personal, demostrativo, posesivo, relativo é indefinido.

102. Pronombres personales. — Son los que propiamente designan las personas que entran en el discurso, sin asociarles ninguna otra idea. Tales son:

Yo, persona que habla, de ambos géneros é invariable, cuyo plural nosotros, nosotras cambia de terminación para distinguir los géneros;

Tú, persona que escucha, invariable también, cuyo plural es vosotros, vosotras;

El, para el masculino; ella, para el femenino, y ello, para el neutro, que con sus plurales ellos, ellas, expresan la persona ó cosa objeto de la conversación.

- 103. Formas de los pronombres personales.—Los pronombres personales reciben diferentes cambios, no ya para diferenciar el género y el número, sino también para designar las diversas funciones que pueden ejercer en la oración, siendo en castellano las únicas palabras declinables.
- 104. Concepto de la declinación.—Se llama declinación el conjunto de cambios que una palabra experimenta para expresar distintas funciones en la oración. Cada uno de esos cambios ó flexiones recibe el nombre de caso.

Con todo estudio hemos dejado para este lugar el tratar de la declinación, y la hemos definido en tal forma que no quepa duda alguna de nuestro modo de pensar en el asunto.

Entendemos por palabra variable únicamente la que es susceptible de terminaciones especiales que indiquen variedad de oficios. En latín, Petrus es el que ejecuta la acción del verbo, Petrum, el que la recibe, Petri, el poseedor de una cosa, y estos distintos modos de la misma palabra implican diversidad de funciones que, con justicia, pueden llamarse casos. No sucede lo mismo en las lenguas romances, que conservan invariables los sustantivos y adjetivos y para exprimir las indicadas relaciones se valen de etros procedimientos más complicados y, si se quiere, mucho menos perfectos é ingeniosos.

Los casos que existen en la lengua latina, y que por tradición han venido aceptándose en castellano, son:

Nominativo, que designa el sujeto del verbo;
Genitivo, el poseedor ó propietario de la cosa;
Dativo, el que recibe daño ó provecho;
Acusativo, en quien termina la acción verbal;
Vocativo, la persona ó cosa á quien dirigimos la palabra;
Ablativo, relaciones de origen, causalidad, materia, etc.

105. Casos de la declinación pronominal.—En la declinación de los pronombres podemos considerar cuatro casos, á saber:

Nominativo, que señala siempre el sujeto que realiza la acción del verbo, como vo amo á Dios;

Dativo, aquel en quien dicha acción recae de un modo indirecto, reportándole provecho ó perjuicio, me dieron pan;

Acusativo, el que ó lo que completa la acción verbal, recibiéndola directamente, Dios me ama;

Terminal, el que siempre va acompañado de preposición, y sirve para multitud de relaciones indirectas, Antonio vino por mí, tras mí, sin mí. El terminal sustituye con mucha frecuencia al dativo y al acusativo con las preposiciones  $\acute{a}$  ó para en el primer caso, y con  $\acute{a}$  sola en el segundo.

Hemos adoptado dichos nombres por huir de innovaciones peligrosas. Sin embargo, sujetivo, completivo y terminal, serían términos más significativos y adecuados, si no tuvieran que luchar con seculares prejuicios.

106. Declinación de los pronombres. —El de primera persona se declina:

### Singular.

Nominativo, yo.

Dativo, me,-á, para mí.

Acusativo, me-á mí.

Terminal, mí.

### Plural.

Nominativo, nosotros, nosotras. Dativo, nos,-á, para nosotros, as Acusativo, nos-á nosotros, as. Terminal, nosotros, as.

# La segunda persona:

# Singular

Nominativo, tú.
Dativo, te,-á, para tí.
Acusativo, te-á tí.
Terminal, tí.

# Plural.

Nominativo, vosotros, as.
Dativo, os,-a, para vosotros, as.
Acusativo, os-a, vosotros, as.
Terminal, vosotros, as.

Cuando los terminales mi, ti se unen á la preposición con, toman las formas conmigo, contigo.

# La tercera persona:

# Singular.

Nominativo, él, para masculino, ella, para femenino, ello, para neutro;

Dativo, le, para los tres géneros;

Acusativo, *le*, *lo*, para masculino, *la*, para femenino, *lo* para neutro;

Terminal, él, para masculino, ella, para femenino, ello para neutro.

## Plural.

Nominativo, *ellos*, para masculino, *ellas*, para femenino; Dativo, *les*, para los tres géneros;

Acusativo, les, los, para masculino, las para femenino; Terminal, ellos, para masculino, ellas para femenino. Ejemplos: Yo (nominativo) te (acusativo) escucho.—Tú (nominativo) le (dativo) das dinero á la criada. — Él (nominativo) le (dativo) habla al criado. — El niño me (acusativo) vió. — Ella (nominativo) te (dativo) habló de mí (terminal.) — No estuve en ello (terminal).

Historia. — Lo mismo que hoy se dice conmigo, contigo, se decía también antiguamente connusco, convusco. Este modo de hablar es una reminiscencia del latín, en el que los pronombres me, te, se, se unían con la preposición cum pospuesta, diciéndose mecum, tecum, secum. Si á estas formas castellanizadas anteponemos con, tendremos conmecum, contecum, que según las leyes fonéticas se transformaron en conmigo, contigo.

Nosotros, vosotros, resulta de la suma del pronombre nos, vos, y del adjetivo variable otros, otras. En las formas simples del dativo y acusativo nos, vos, se pierde siempre el segundo elemento componente. Estas formas son hoy nos, os, pero el vos es muy frecuente en escritos anteriores al siglo XVI:

Estos e otros muchos que non vos he nombrado...
(Poema de Fernán González.)

Buena doncella, pues que vuestra voluntad ha sido que no vos conozcamos. (Amadis de Gaula.)

107. Pluralidad ficticia.—A veces los pronombres plurales nos, vos, designan una sola persona, bien que constituída en alta dignidad, y la pluralidad es sólo ficticia y de respeto: Nos, el Arzobispo de.... ordenamos; vos, Señor, lo sabéis. En este caso, ni nos equivale á nosotros ni vos á vosotros.

Esta pluralidad ficticia nace de considerar á la persona constituída en dignidad como representante de una entidad colectiva.

108. Pronombre reflexivo.—En el dativo, acusativo y

terminal, el pronombre de tercera persona suele reproducirse, cuando al mismo tiempo es sujeto, por una forma especial que se llama reflexiva ó refleja; v. gr.: él se miró en el espejo. Esta misma forma sirve para denotar la reciprocidad de dos acciones entre los sujetos que la realizan, y entonces recibe el nombre de pronombre reciproco: Antonio y Pedro se aman.

109. Su declinación.—La declinación del pronombre reflexivo es como sigue:

Dativo, se,-á, para sí;

Acusativo, se-á sí;

Terminal, sí.

Si el terminal se junta con la preposición con toma la forma consigo.

Esta declinación sirve para singular y plural.

Ejemplos: El enfermo se (acusativo) levanta.— Volvió en sí (terminal). — Ella se (dativo) atrajo la admiración de todos.—Los hombres se (acusativo) aman demasiado á sí (terminal) mismos.

Historia. — En lo antiguo el pronombre se tomaba muy á menudo la forma ge, quizá con la misma pronunciación que hoy tiene ó por lo menos muy parecida.

Non GE lo deve retraer (Fuero Juzgo).

Si sabe de la trayción ó si GELA consintió (Crónica general de España).

110. Pronombres posesivos.—Son los que además de referirse á una de las personas que intervienen en el discurso, asocian á esta idea la de posesión ó propiedad de una cosa.

Se reducen á los siguientes:

Mío, a, os, as, para un solo poseedor de primera persona; Tuyo, a, os, as, para un solo poseedor de segunda persona;

Suyo, a, os, as, para un solo poseedor de tercera persona;

Nuestro, a, os, as, para varios poseedores de primera persona;

Vuestro, a, os, as, para varios poseedores de segunda persona.

Ejemplos: la casa mía, es la casa que yo poseo ó que me pertenece; la casa vuestra, es la que vosotros poseeis ú os pertenece.

111. Apócope de los posesivos. — Los pronombres mío, tuyo y suyo, experimentan tanto en singular como en plural la apócope de su última sílaba, siempre que vayan antes del sustantivo, reduciéndose entonces á mi, tu, su, mis, tus, sus, y rechazando el artículo: la casa mía, por ejemplo, equivale á mi casa; el sombrero tuyo, á tu sombrero.

Regla ortográfica. — Para distinguir los posesivos apocopados de los casos terminales análogos, y del personal tú, éstos se acentuarán siempre, v. gr.: MI libro es para Tí; Tú nunca hablaste mal de Tu hermano. Lo mismo sucede con el pronombre él para diferenciarlo del artículo el.

Historia. — Los posesivos mão, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, nacen directamente de los latinos meo, tuo, suo, nostro, vestro, con las modificaciones fonéticas consiguientes. Suo se apocopó antiguamente en so, sos, por huir, sin duda, de la final poco sonora u.

112. Pronombres demostrativos. — Son los que á la idea primordial de relación con las personas gramaticales asocian la de distancia local en que los objetos se encuentran.

Se reducen á los siguientes:

Este, esta, esto, estos, estas, que designan proximidad á la primera persona;

Ese, esa, eso, esos, esas, la misma relación respecto de la segunda:

Aquel, aquella, aquello, aquellos, aquellas, lo que se considera separado de los interlocutores.

Este, ese y aquel sirven para el género masculino; esta, esa y aquella para el femenino, pudiéndose juntar con sustantivos y tomando entonces el carácter de meros adjetivos demostrativos; por ejemplo: en este, que aquí ves, es mi hermano; este es pronombre, y en este niño, que aquí ves, es mi hermano, este es adjetivo.

Esto, eso y aquello son del género neutro y nunca pueden juntarse con sustantivos, ni, por ende, hacer oficios de adjetivos. Expresan, aunque muy vagamente, objetos indeterminados, debiendo considerarse como sustantivos pronominales: esto es, pues, esta cosa cuyo nombre ignoro, ó cuya naturaleza no me es dable determinar.

Clemencín en sus Comentarios á El Quijote (1) insinuó ya la teoría que acabamos de exponer, y Bello, en su inmortal Gramática, la ha desenvuelto con gran copia de datos y de sólidas razones, á los cuales no nos toca sino adherirnos.

Historia. — Los demostrativos se han formado de los latinos iste, ista, istud, istod, ipse, ipsa, ipsum, y del personal ille, illa, illud, también demostrativo en latín. Aquel es una combinación del último con el adverbio ec-ce, he aquí, ecce-ille, ecceilla, -ecille, ec-illa.

Ya hemos indicado que estos pronombres, al unirse con la preposición de, formaron antiguamente contracción:

La primera cosa que le conviene hacer es que sienta bien DESTA empresa que toma (Granada).

<sup>(1)</sup> Parte I, cap. xxxIII.

113. Pronombres relativos.—Se llaman pronombres relativos los que reproducen una persona ó cosa ya nombrada, y á la cual se da el nombre de *antecedente*.

Los pronombres relativos son que, cual, quien y cuyo. Que, no sufre variación alguna, y con esa única forma expresa el masculino y el femenino, el singular y el plural; v. gr.: El niño que estudia; la niña que estudia; los niños que estudian; las niñas que estudian. Cual, cuales, distingue el plural del singular, como quien, quienes, pero no tienen terminaciones genéricas; v. gr.: la cual mujer, el cual hombre, las cuales mujeres, los cuales hombres Cuyo, cuya, cuyos, cuyas, son distintas formas de género y de número del relativo posesivo cuyo; v. gr.: he visto al hombre cuyo libro, cuyos libros, cuya casa, cuyas casas has comprado.

114. Quien. — Este relativo se usa actualmente refiriéndose á personas y nunca á cosas; lleva envuelto su antecedente, equivaliendo á la persona que: Ese fué QUIEN te lo contó, puede variarse por esa fué la persona que te lo contó. Como ya hemos apuntado, quien hace su plural quienes.

Historia. — Hasta época muy reciente, el relativo quien se usó lo mismo para personas que para cosas, para singular que para plural, y aún hoy, escritores muy atildados lo hacen, dando á su lenguaje un sabor arcáico particular. La regla, con todo, es la que acabamos de establecer. Véanse algunos ejemplos del empleo anticuado de quien:

Es un bálsamo de QUIEN tengo la receta en la memoria. (Cervantes). Hoy se diría del cual.

Las pastoras de QUIEN hemos de ser amantes, como entre peras, podemos escoger sus nombres (Cervantes). — Hoy diríamos quienes.

El mismo Clemencín que sienta en varias partes de sus ci-

tados Comentarios la verdadera doctrina, no deja de pecar algunas veces contra ella, por ejemplo, cuando dice:

Objetos manoseados y puercos en QUIENES concurría además la circunstancia de traídos y llevados.

No obstante lo dicho, parece que quien, quienes no disuena aplicado á cosas personificadas, como la Academia es quien lo prescribe, la codicia fué quien le aconsejó tal crimen.

115. Cuyo. — Como posesivo al par que relativo equivale á del cual, del que, de quien, y estará mal usado siempre que no resulte esta equivalencia. Nunca toma el género ni el número de su antecedente, sino del sustantivo á que se junta, y así decimos este es el libro cuyas (del cual) doctrinas tanto me han gustado.

Debe evitarse con todo cuidado el uso oficinesco de cuyo, cuando no tiene el valor de posesivo en frases como esta: he recibido una noticia, CUYA noticia me ha sido muy desagradable, que estaría bien si se dijese: he recibido una noticia, CUYO contenido me ha sido muy desagradable.

En los escritores clásicos y en estilo familiar fué muy corriente hacer á cuyo sustantivo, para significar marido, ó cortejo:

> Este, pues, era el vecino, el amante y aun el cuyo de la tórtola doncella, gemidora á lo viudo.

> > (Góngora.)

116. Relativo con artículo.—Los relativos que y cual pueden ir con el artículo en el género y número correspondientes, diciéndose el que, la que, lo que, los que, las que, el cual, la cual, etc. Este es un medio de designar el género y el número del antecedente á falta de terminaciones adecuadas. Los relativos cuyo y quien nunca pueden

ir con artículo. El artículo sirve en algunos casos para suplir la ausencia del antecedente, como en EL QUE trabaje, ganará un premio; lo que agrada, no siempre es bueno.

- 117. Cual y tal.—El relativo cual se contrapone muy á menudo al demostrativo tal para indicar semejanza; por ejemplo: es tal cual yo le creta; cual el padre tal el hijo. A veces va suplido el demostrativo tal; le pusieron cual no digan dueñas.
- 118. Relativos compuestos. Con cual y quien se forman los relativos compuestos cualquiera y cualesquiera, quienquiera y quienesquiera que pueden apocoparse siempre que precedan al sustantivo: cualquier hombre, cualquiera hombre.
- 119. Relativos Interrogativos.—Los relativos se hacen interrogativos siempre que sirvan para indicar una pregunta y á veces una duda, ya en sentido directo ya indirecto; v. gr.: ¿QUIÉN vino? ¿QUÉ has visto? ¿CUÁL te gusta? ¿CÚYO es el libro? no sé qué hará. En todos estos casos el relativo va sin antecedente.

Regla ortográfica. — Los relativos interrogativos deben acentuarse.

Historia. — Los relativos proceden del latín qui, quæ, quod, cujus, qualis. En los primeros monumentos de nuestra lengua encontramos qui por que con frecuencia:

QUI desampara su sennor (Fuero Juzgo).

¿Del otero que sobi, QUI me ha derribado? (Berceo).

Cualquiera solía á veces separar sus dos elementos:

En QUAL tiempo QUIER que venga (Partidas).

120. Pronombres indefinidos. — Son los que aluden muy vegamente á las personas que intervienen en la con-

versación, como alguien, nadie, cualquiera, uno, alguno, ninguno, bien que estos últimos pueden ser simplemente adjetivos determinativos.

Alguien, nadie, carecen de terminaciones de género y número. Alguien, significa alguna persona, y nadie, ninguna.

Historia. — Alguien es transformación de aliquem latino y la misma raíz aliq. ha formado aliq. uno, alguno. Ninguno viene de neque, ni y la voz uno; neque uno, neq. uno, ni uno.

El indefinido nadie como el sustantivo nada proceden de natus, nata, nacido, nacida: nadie es, pues, persona nacida como nada cosa nacida, y de aquí que nadie no pueda referirse nunca á cosas.

### ARTÍCULO VII

#### VERBO

121. El verbo, la parte más importante de la oración, es la palabra que expresa el estado ó las operaciones de los seres, con relación á condiciones variables de tiempo.

Las definiciones gramaticales luchan casi de continuo con el gravísimo inconveniente de las reminiscencias metafísicas. Sucede muy á menudo que los principios absolutos y las fórmulas de la filosofía no encajan bien dentro de los hechos gramaticales, y entonces surgen los aparentes conflictos y la pugna en que se arguye de falsedad á la Lógica en nombre de la Gramática. Ó á la Gramática en nombre de la Lógica.

Los que definen el verbo: La palabra por excelencia que expresa la afirmación, no tienen en cuenta que con dicha definición sería el principal de los verbos el adverbio afirmativo si, y en cambio dejarían de serlo negar, dudar, vacilar, y otros análogos.

Hay también quien lo define: Palabra que designa la acción-¿Pero es que son verbos lectura, trabajo, paseo, actividad, etc., que designan acciones en concreto? Hay, pues, que convencerse que no será buena ninguna definición del verbo si, en una ú otra forma, no entra la connotación del tiempo variable, según la antiquísima doctrina de Aristóteles.

Lo que en puridad resulta es que todos los seres realizan operaciones y para eso existen (operatio sequitur esse), naciendo de squí la necesidad de palabras que expresen los seres (sustantivos) y de otras que expresen sus operaciones (verbos), subordinadas á las condiciones mutables del espacio y del tiempo.

La tan debatida discusión del verbo único es una pura ficción metafísica. En las lenguas hay una inmensa multitud de verbos, porque las operaciones del ser se ejercen dentro del vastísimo campo de una variedad amplísima y admirable. La abstracción, quizá verdadera en Lógica, de considerar todo verbo como una suma mental en que entra el verbo ser, será todo lo archisutil que se quiera, pero valdría también para el sustantivo, en cuyo fondo palpita la idea universal de ente, coligiéndose que no hay más que un sustantivo. Por fortuna el buen sentido popular no se para en semejantes alambicamientos, que por otra parte no son de ninguna utilidad práctica en los estudios gramaticales.

122. División del verbo.—El verbo se divide en sustantivo y atributivo. Sustantivo es el que expresa mero estado ó situación del ser, y atributivo el que designa la operación, como un atributo que existe en el agente. Se considera únicamente como sustantivo al verbo ser, aunque en rigor pueden recibir tal nombre existir, estar, permanecer y otros análogos.

El verbo atributivo se subdivide en transitivo é intransitivo. Transitivo es aquel que de ordinario no queda completo en su significación si no lleva después de sí un sustantivo ó pronombre en que la acción termine, como en amo á Dios; intransitivo es el que de ordinario no lleva ese complemento, porque la acción termina en el agente que la ejecuta; tales son, por ejemplo, nacer, morir, pasear.

Verbo es la misma dicción latina verbum que significa pala-

bra, porque es la palabra por excelencia. Transitivo, de transire, pasar, quiere decir que la acción pasa del agente á otro ser que la recibe.

Hemos anadido en las dos definiciones la frase de ordinario, porque en rigor todos los verbos transitivos pueden enunciarse en forma intransitiva, dejando de llevar el complemento, como también la mayor parte de los intransitivos son susceptibles de hacerse transitivos accidentalmente.

- 123. Cómo puede ser el verbo transitivo.—El verbo transitivo puede ser directo, reflexivo y reciproco. Transitivo directo es aquel en que el que ejecuta la acción y el que la recibe son personas ó cosas distintas; v. gr.: Pedro ama á Juan; reflexivo, si el término de la acción verbal y el agente que la ejecuta son una misma persona ó cosa, aunque expresadas en forma diferente, como Pedro se ama, y reciproco, si el término reproduce los sujetos que ejercen entre sí acción mutua, por ejemplo: Pedro y Juan se aman mutuamente.
- 124. Otras divisiones. Los verbos, además, pueden ser regulares, irregulares, defectivos, frecuentativos, etc.

Regulares son los que en su conjugación ó conjunto de cambios siguen un modelo determinado, como amar, temer, partir.

Irregulares, los que no obedecen á los modelos generales en su conjugación, como decir, andar, tener.

Defectivos, los que carecen de tiempos ó personas, como lloviznar, abolir.

Frecuentativos, los que denotan que la acción se ejecuta con frecuencia, como manotear, aporrear.

#### ACCIDENTES GRAMATICALES DEL VERBO

125. El verbo está sujeto á cinco clases de accidentes gramaticales, que son: voces, modos, tiempos, números y personas

126. Voces. — Son las diferentes maneras de expresar la acción del verbo, en cuanto se supone que el sujeto la ejecuta ó la recibe. En el primer caso, el verbo se dice que está en la voz activa, como yo amo; en el segundo estará en la voz pasiva, como yo soy amado, esto es, yo recibo la acción de amar que otro ejecuta.

En las lenguas antiguas había formas simples especiales para distinguir estas diversas modificaciones ó inversiones de la acción, que en castellano se expresan por una perifrasis en que entra como auxiliar el verbo ser, significativo de estado, y el participio del verbo, como atribución del sujeto.

127. Modos.—Son las diversas maneras de enunciar la acción del verbo, según que dicha acción se mire con realización independiente ó se la haga depender de alguna condición determinante. Los modos son cuatro: infinitivo, indicativo, imperativo y subjuntivo.

El infinitivo es el modo verbal que indica la acción en abstracto, como mero nombre de la misma, y sin envolver ninguna idea de tiempo ni de persona; v. gr.: cantar, decir.

El indicativo es el que enuncia la realización del verbo de una manera categórica: es el modo que señala los hechos, considerándolos como pasados, presentes ó venideros; v. gr.: leo, lei, leeré; canto, canté, cantaré.

El imperativo no enuncia el hecho, sino la voluntad de que se ejecute. Sirve para el mandato ó la súplica, como ama á Dios, estudiad vuestras lecciones.

El subjuntivo presenta la acción como dependiente de otra acción, ó de un deseo, ó de una eventualidad que la produzca. Nunca la da por realizada, sino como incierta, dudosa ó hipotética; así, si estudiases, sabrías; quiera Dios que llueva; no sé qué haga.

Los nombres que los modos reciben expresan bastante bien

los distintos caracteres que los diferencian. Infinitivo quiere decir no limitado, y, en efecto, su significación abstracta y su falta de aptitud para expresar tiempo, número ó persona, lo hacen digno de tal nombre. Indicativo, de indicare, señalar, designa con exactitud el modo narrativo por excelencia. Subjuntivo, de sub, debajo, y jungo, junto, supone la subordinación á otro verbo, ó á una condición expresa ó tácita. No parece tan propio el nombre imperativo, de imperare, mandar, pues con él se expresan con harta frecuencia súplicas, ruegos, exhortaciones y consejos.

128. Gerundio y participio. — En el modo infinitivo suelen incluirse, no sin razón, el gerundio y el participio.

El gerundio, que se conoce por sus terminaciones ando, iendo, no señala nunca personas ni números, y sólo muy vagamente el tiempo que suele coexistir con otra acción; v. gr.: ENSEÑANDO, se aprende.

El participio, llamado así porque participa de verbo y de adjetivo, tampoco designa personas; pero encierra una idea muy general de tiempo. El participio es activo cuando la acción es ejecutada por [el sujeto, y termina en ante, iente, como amante, paciente; y pasivo si la acción es recibida por el sujeto y en tal caso puede considerarse como un adjetivo verbal variable, terminado por lo regular en ado, ido, como amado, partido.

El participio se considera como parte independiente de la oración.

129. Tiempos. — El tiempo en su acepción gramatical, es la época em que la acción del verbo se realiza, ora en relación con el momento de la palabra, ora refiriéndose á otra acción con la cual está ligada la primera.

La relación de tiempo puede ser de dos clases: de coexistencia y de sucesión. Se llama de coexistencia cuando la acción es simultanea con el acto de la palabra, dando origen al presente; y de sucesión cuando es anterior, pretérito, ó posterior, futuro.

130. Tiempos simples y compuestos. — Por su estructura gramatical, los tiempos pueden ser simples ó compuestos. Los tiempos simples constan de una sola palabra, como amo, amaba, amaré; los compuestos, ó mejor, perifrásticos de dos ó más palabras, que suelen ser el auxiliar haber y el participio pasivo del verbo, como he amado, había amado, habré amado; he de amar.

En la voz pasiva todos los tiempos son compuestos del auxiliar ser; v. gr.: soy amado.

- 131. Tiempos simples.—Son simples los presentes, los pretéritos imperfectos, los futuros imperfectos, y el pretérito simple de indicativo.
- 132. Presente.—Indica que la acción coexiste con el acto de la palabra, como leo, estudias. En el imperativo y subjuntivo la acción se considera como coexistente, pero en realidad suele ser posterior: obedeced á vuestros padres, Dios quiera que llueva.

El presente de subjuntivo pudiera mirarse en rigor como un presente futuro, así como el de imperativo como un futuro. Sin embargo, no vemos grave inconveniente y sí algunas ventajas en conformarnos con las denominaciones recibidas, dado que en la formación de los presentes hay un innegable parentesco histórico, según veremos más adelante.

133. Pretérito imperfecto. — Señala la coexistencia no con el acto de la palabra sino con otra acción anterior, como yo estudiaba cuando tú letas. En el pretérito imperfecto de subjuntivo no se ve tan clara esta coexistencia, lo cual nace de la idea de futuro relativo que este modo suele siempre envolver, y cuando no, de la misma vaguedad de su significado; v. gr.: dijome que no hiciese tal; la muerte le diera con mi mano, si pudiera.



- 134. Pretérito simple, amé, temí. Este tiempo no existe más que en el indicativo. Ni por su significación ni por su forma conviene englobarlo con los pretéritos próximo (he amado) y remoto (hube amado), de que después hablaremos. Indica simplemente que la acción es pasada de un modo absoluto.
- 135. Futuro imperfecto. Designa, también de un modo absoluto, que la acción se hará, se realizará ó acontecerá. La acción no se relaciona sino con el momento presente, amaré, leeré, dirás. En el subjuntivo es casi siempre hipotético: Si viniere tu padre, avisame.
- 136. Condicional simple.—Para algunos constituye un modo aparte, pero su estructura y significado demuestran que es un futuro con relación á tiempo pasado; por ejemplo: Dios dijo á la serpiente: Te arrastrarás sobre tu pecho, que tendremos que reproducir en esta forma: Dios dijo á la serpiente que se arrastraría sobre su pecho.

Esta forma ha recibido diferentes nombres. Unos la han llamado condicional, y es la denominación más aceptada en las Gramáticas extranjeras, otros condicionante ó condicionado, y Bello, postpretérito. Quien la considera como del modo indicativo (Bello y Salvá); quien como un modo independiente. La Academia española la incluye en el subjuntivo y precisamente en el pretérito imperfecto, al cual da tres terminaciones. Con todo el respeto que merece la docta Corporación, debemos decir que no podemos estar conformes con ese parecer y hemos de dar las razones en que nos fundamos.

- 1.ª Formación del condicional. El condicional se formó por análogo procedimiento que el futuro. Amaré es lo mismo que amar hé, esto es, he de amar, tengo obligación de amar; amaría es lo mismo que amar había, había de amar. Si, pues, el futuro es del modo indicativo, también el condicional.
- 2.ª El significado del condicional.—Ya hemos dicho que reproduce el futuro en tiempo pasado: y en efecto, si yo prometo á alguno que esta noche iré al teatro, me expreso, como es natural, en futuro; pero si por haber faltado á mi palabra, ma-

nana me tuviese que interpelar el chasqueado, lo haría valiéndose del condicional, propiamente pospretérito, diciéndome: ¿No me prometiste que IRIAS al teatro? Si sustituyésemos por cualquiera de las formas del imperfecto de subjuntivo el irias, de seguro que cometeríamos un disparate ininteligible.

- 3.ª Las irregularidades.— Después de querré debe ir querría; después de vendré, vendría; después de diré, diría, etc. Ensáyese el colocar querría, vendría, diría, que tanta afinidad tienen con los citados futuros, entre las formas subjuntivas quisiera y quisiese, viniera y viniese, dijera y dijese, y en seguida se notará la violencia con que están allí colocadas. Es, por tanto, innegable que deben desaparecer del imperfecto de subjuntivo, y colocarse después del futuro con grandes ventajas para su estudio, y en consonancia con los fueros de la verdad.
- 137. **Tiempos compuestos.**—Son, según hemos dicholos que se forman con el verbo *haber* como auxiliar y el participio pasivo del verbo correspondiente.

El participio en estas formas compuestas pierde sus condiciones de adjetivo y, en cierto modo, hasta su significación pasiva, no distinguiendo si el complemento es masculino ni femenino, si es singular ó plural.

Como cada tiempo simple del verbo haber forma un compuesto, el número de estos es igual al de aquellos y reciben los nombres de pretérito próximo, pretérito remoto, pretérito pluscuamperfecto, futuro perfecto y condicional compuesto.

Sería muy conveniente aceptar para estos tiempos denominaciones más en consonancia con su formación y con su significado. Bello los llama ante-presente, ante-pretérito, ante-futuro. etcétera, con lo cual logra, aparte de la exactitud, una fórmula que expresa si el tiempo es simple ó compuesto; distinción que á primera vista parece fácil, pero que no lo es. Creo que no se perdería nada con esta innovación, antes se facilitaría mucho el análisis, y que los profesores están en el caso de adoptarla.

Historia. — Esta formación perifrástica existía en germen en la lengua latina, donde no es raro ver habeo acceptum, tengo

recibido, he recibido, visam habui, tuve vista, he visto, con la diferencia de que estas formas son esporádicas, no entraban en el procedimiento general de la conjugación, al paso que en nuestra lengua y en todas las congéneres constituyen la mitad del organismo de la flexión verbal.

El castellano petrificó, por decirlo así, la terminación masculina en los tiempos compuestos, sin que sea raro ver en documentos antiguos concordar al participio con el complemento del verbo:

Estos e otros muchos que no vos he NOMBRADOS.

(Poema de Fernán González.)

- 138. Pretérito perfecto próximo. Llamamos así al tiempo compuesto del presente del auxiliar y el participio del verbo que se conjuga, como he amado, has visto, hemos letdo. El auxiliar le presta cierta relación con el actual momento de la palabra, y aunque la acción ha transcurrido cuando se profiere, conserva algo de las circunstancias que concurrieron á su realización. Se dirá, pues, hoy ha muerto fulano, ayer murió fulano, porque si bien es cierto que en una y otra frase la acción está realizada, en el primer caso aún transcurre la circunstancia concurrente de tiempo, mientras en el segundo el plazo dentro del cual la acción se considera, terminó por completo.
- 139. Pretérito perfecto remoto. Se compone del pretérito simple del auxiliar y el participio correspondiente, como hube amado, hubiste leído, hubo amanecido. No existe en el subjuntivo.

Se emplea para acciones sucesivas ya pasadas; v. gr.: apenas hubo amanecido, se reanudó la batalla. Se junta casi siempre con palabras conjuntivas que indican la sucesión inmediata, como luego que hubo terminado, cuando hubo terminado, no bien hubo salido, etc.

140. Pretérito pluscuamperfecto. — Se compone del

pretérito imperfecto del auxiliar y el participio correspondiente, como había amado, habías leido, habíamos almorsado. Supone siempre una doble relación de anterioridad: á saber, con respecto al acto de la palabra, caracter común á todos los tiempos compuestos, y además, con respecto á otra acción á la cual se refiere; v. gr.: Cuando yo fuí á tu casa, ya habían dado las nueve.

Se distingue del *pretérito perfecto remoto* en que la acción no se considera sucesiva, sino absolutamente anterior á otra.

Pluscuamperfecto quiere decir más que acabado, concepto que, á nuestro juicio, encierra una imposibilidad y que debiera desaparecer en una nomenclatura más ajustada á las leyes de la razón y á las necesidades didácticas.

- 141. Futuro perfecto. Se forma con el futuro del auxiliar y el participio del verbo correspondiente, como habré amado, habré letdo, habrás visto. Significa que una acción futura será anterior á otra también futura, por ejemplo: para mañana cuando venga tu padre, ya os habré procurado el coche.
- 142. Condicional compuesto. Se forma del condicional simple del verbo haber y el participio correspondiente, como habría amado, habrías leído. Designa para lo pasado la misma relación que el futuro perfecto para actos venideros; v. gr.: si quisiéramos reproducir como cosa pasada el ejemplo anterior, diríamos: Me prometió que para cuando viniera mi padre, ya nos habría procurado el coche.

#### NÚMEROS Y PERSONAS

143. Números.—Los números del verbo son dos: singular, que indica que es uno el agente, y plural, que de-

Digitized by Google

signa varios agentes. Amo, por ejemplo, es singular; amamos, plural.

144. Personas. — Como ya hemos dicho al tratar del pronombre, las personas gramaticales son tres: la que habla, la que escucha y la persona ó cosa que, no interviniendo directamente en la conversación, es objeto de ella. Cada una tiene una forma especial en la conjugación de los verbos, y por eso se dice que hay tres para singular y tres para plural. Estas personas son en el presente, por ejemplo, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman.

Por vía de resumen, y para que se grabe gráficamente en la memoria lo que acabamos de exponer acerca de los accidentes gramaticales, insertaremos á continuación el cuadro sinóptico que los contiene.

## ACCIDENTES GRAMATICALES DEL VERBO

(CONJUGACIÓN)

Voces. Activa. — El sujeto ejecuta la acción. Antonio ama.
Pasiva. — El sujeto recibe la acción. Antonio es amado.

Monos. Infinitivo. — Idea abstracta del verbo, — amar. Indicativo. — Afirmación categórica, — amaré. Subjuntivo. — Acción subordinada, — cuando ames. Imperativo. — Mandato, — amad.

Números. | Singular. — Un solo agente, — amo. | Plural. — Varios agentes, — amamos.

Personas. Tres en singular, — amo, amas, ama. Tres en plural, — amamos, amáis, aman.

Presente, acción coexistente con el acto de la palabra,— amo, ame.

Pretérito simple, anterior al acto de la palabra, — amé, lei.

Futuro, posterior al acto de la palabra, — amaré, si leyere.

Pretérito imperfecto, coexistente con acción pasada, — amaba, amase.

Condicional simple, posterior á acción pasada,—amaría.

TIEMPOS

Pretérito próximo, anterior pero relacionada con el acto de la palabra, — he amado.

Pretérito remoto, anterior á otro acto anterior de sucesión inmediata, — hubo amado.

Pluscuamperfecto, anterior á otro acto anterior de manera absoluta, — había amado.

Futuro perfecto, anterior á acción futura, — habré amado.

Condicional compuesto, anterior á acción futura, en tiempo pasado, — habria amado.

Compue

### ARTÍCULO VIII

#### ADVERBIO

145. Adverbio es una parte invariable de la oración que se junta al verbo y á otras palabras de caracter modificativo para precisar y completar la modificación.

Adverbio se compone de ad, junto á, y verbum palabra, y quiere decir junto á la palabra, junto al verbo, porque modifica señaladamente al verbo.

- 146. División del adverbio.—El adverbio se divide en calificativo y determinativo: el primero expresa una cualidad que recae sobre la acción del verbo ó sobre otra cualidad, como habla bien, demasiadamente bueno; el segundo designa las circunstancias en que la acción verbal se realiza, como aquí le ví, llegó tarde.
- 147. Adverbios calificativos. Entre estos contaremos, en primer lugar, muchos adjetivos que accidentalmente toman el caracter de adverbios, bien por una elipsis que hace desaparecer el sustantivo con que se juntan, bien porque el uso los haya convertido en palabras invariables; v. gr.: habla quedo, escribe claro, canta bajo, camina derecho.

Pero los más notables de estos adverbios son los acabados en mente, que proceden de la terminación femenina de los adjetivos calificativos concordada con el sustantivo latino mente, entendimiento, intención, propósito. Tales son, por ejemplo, buenamente, malamente, atrozmente, grandemente.

Historia. — Esta formación de los adverbios en mente data de los primeros tiempos de nuestra lengua. Hasta principios del siglo XV las formas más usadas eran en miente, con la diptongación fonética, ó mientre:

Con gran recabdo e FUERTEMIENTRE sellada (Poema del Cid).

Non tan SOLAMIENTE por el miedo (Partidas).

- 148. Adverbios determinativos. Pueden significar circunstancias de tiempo, de lugar, de afirmación, de negación, de duda, de cantidad, de comparación y de orden.
- 149. De tiempo. Citaremos los siguientes: hoy, ayer, anteayer, anoche, mañana, ahora, luego, antes, después, tarde, pronto, presto, temprano, siempre, jamás, nunca, ya, hogaño, antaño, todavía, aún.

Véase el origen de estos adverbios:

Hoy del latin hodie, con pérdida de la d medial (52) y de la e final (50).

Ayer de heri con a prostética y diptongación de la c.

Ahora de hac, esta, y hora. Perdió la primera h.

Anoche de hac, esta y nocte.

Mañana de mane, reforzado.

Jamás de jam y magis, ja-mais, jamás (52 y 53).

Siempre de semper, con diptongación y metátesis.

Luego de loco, logo (34), luego (49).

Temprano de temporaneo, de tempore, el tiempo.

Hogaño de hoc y anno.

Antaño de ante y anno.

Anteayer, ante heri.

Nunca de nunquam.

Después de des y post (49 y 53).

150. De lugar. — Lo son entre otros: aquí, ahí, allí, acá, allá, acullá, donde, adonde, cerca, lejos, dentro, fuera, junto, arriba, abajo, delante, detrás, etc.

Hay que evitar el confundir, como hacen algunos, los adverbios aquí, allí, con acá, allá: los dos primeros tienen

una significación local y demostrativa mucho más determinada que los últimos; así, por aquí pasó, es por el sitiodonde está el que habla; por acá pasó, expresa las inmediaciones.

Los citados adverbios proceden del latín:

Aqui, ahi, alli de una a prostética y los adverbios hic, illic.

Acá, allá también de a prostética y hac, illac.

Acullá de la fusión de aquí y allá.

Donde equivale á d'unde, de donde.

Dentro à d'intro, de lo interior.

Fuera es el adverbio foras diptongado y perdida la s.

Cerca es circa.

Debajo, delante, detrás, llevan la preposición de que significa origen y basso, bajo, ante, antes, trans, al través.

Lejos y junto se parecen á sus análogos longe, juxta.

Historia. — En lo antiguo existían los adverbios de lugar hi, ende que significaban respectivamente alli, de donde. Los dos se han perdido, y por lo que toca al segundo no se conserva sino en la frase conjuntiva por ende. Con la desaparición de hi poco hemos perdido, porque al cabo tenemos alli, aqui y otros equivalentes. No podemos decir lo mismo de ende, de inde latino (en en francés), que tiene que ser sustituído por un rodeo y daba suma gracia al discurso. Para que se vea su uso antiguo pondremos un par de ejemplos:

Don Juan puso HI una palabra que dicen las viejas en Castilla. (Conde Lucanor.)

El mi consejo es este: que antes que comencedes el fecho, que cuidedes toda la pro et el daño que ENDE se puede seguir.

(Ibidem.)

Sería lástima que por un temor irracional al arcaismo ó á la afectación desterráramos también las frases por ende, aquende, allende.

151. De cantidad. — Cuéntanse entre estos: mucho,

muy, poco, bastante, casi, algo, nada, tanto, tan, cuanto, cuan.

Mucho, tanto y cuanto se usan integros cuando modifican verbos; apocopados en muy, tan, cuan, cuando afectan á adjetivos y á otros adverbios; por ejemplo: leo mucho, escribes tanto que te cansarás, ¡cuánto habló!; es muy pobre, tan pobre cuan desgraciado. Sin embargo debe decirse tanto mejor, tanto peor, mucho mejor, mucho peor, cuanto mejor, cuanto peor.

• El origen latino de estos adverbios es bien obvio.

Tanto y tan vienen de tantum, tam (53 y 39).

Cuanto y cuan de quantum, quam.

Mucho es transformación de multo, muito, mucho.

Poco es contracción de pauco.

Nada es derivado del participio natus, nata, natum.

Bastante fué en su origen participio activo de bastar.

Casi es la reproducción de quasi.

El adverbio asaz, que va anticuándose, es bastante expresivo y sería lástima que nuestros escritores lo desterrasen de los lares patrios en odio al asses francés, siendo el nuestro tan antiguo y noble por lo menos como el de nuestros vecinos:

ABAZ desdichada es la persona que á las dos de la tarde no se ha desayunado (Cervantes).

Era Orompello moso ASAZ valido (Ercilla).

La guardaba un tutor ABAZ codicioso de la administración de sus bienes (Pereda).

Asaz procede del latín ad y satis, bastante.

152. De comparación. — Más, menos, mejor y peor, que también pueden considerarse como adverbios de cantidad.

Sirven los dos primeros para formar el grado comparativo uniéndose á los adjetivos, según ya hemos dicho en su lugar.

Más, menos son el magis, minus del latín.

153. De afirmación. — Son tales: sí, cuanto, también, ciertamente, verdaderamente.

El sí, adverbio afirmativo, no debe confundirse con el si, conjunción condicional.

Regla ortográfica. — El adverbio si se acentuará para distinguirlo de la conjunción; por ejemplo: si te dice que si, dale las gracias.

Si es derivado de sic, como también de tam y bene.

St parece ser una misma palabra con el adverbio modal ast, y en tal caso st equivale á ast es.

154. De negación. — No, nada, nunca, jamás.

No es el adverbio negativo non, que se vino usando en nuese tra lengua casi hasta los Reyes Católicos.

155. De duda. — Acaso, quizá ó quizás.

Acaso parece proceder de casum participio de cádere, caer. Quizá es tal vez el provenzal qui sab, quién sabe.

Respecto de quizá ó quizás el uso es muy vario. Los escritores más correctos usan con preferencia la primera forma, pero también los hay correctísimos que gustan de la más completa.

Y se encontró QUIZÁS en una situación de espíritu... (Valera).

Nosotros nos atreveríamos, si para ello tuvieramos autoridad suficiente, á recomendar la forma quizá cuando precede á consonante y quizás antes de vocal, como en el ejemplo anterior de Don Juan Valera, con lo cual algo iría ganando la harmonía del lenguaje.

156. Adverbios relativos.—Hay para cada una de las clases antes mencionadas unos adverbios especiales que pueden considerarse como *relativos*, y que son los que de ordinario se usan para preguntar. Tales son: *donde*, como

relativo é interrogativo de lugar; cuando, de tiempo; como, de modo; cuanto, de cantidad.

Donde, que antiguamente y aun hoy en poesía se dice do, lleva envuelto, en oraciones afirmativas, un antecedente que puede ser aquí, allí, etc. Cuando decimos donde las dan, las toman, el donde equivale á allí donde. En oraciones interrogativas no lleva envuelto antecedente alguno.

El adverbio donde significa, pues, el lugar en que se hace una cosa, y puede juntarse con las preposiciones á, de, por, en, para designar diferentes relaciones locales. Usarlo con verbos de movimiento como ir, caminar, dirigirse, etc., para expresar el término, es un arcaismo, que hoy no se tolera.

Donde se forma de la preposición de y el adverbio latino unde que señala lugar de procedencia. El equivalente verdadero de donde es en la lengua madre ubi que explica el anticuado o con el mismo sentido. El uso de do en poesía es tan corriente que casi podríamos excusarnos de presentar ejemplos. Véase uno de Martínez de la Rosa:

De do nace la música sonora Del habla de las Musas soberana.

(Arte poética.)

Cuando, como y cuanto, suelen también llevar su antecedențe envuelto aun en oraciones no interrogativas, y otras veces lo mismo estos que donde, se usan formando correlación con sus antecedentes: ALLI fué DONDE pereción nuestra fuersa naval; entonces fué cuando dejó oir su vos autorizada; así es como prosperan los pueblos.

Regla ortográfica. — Los adverbios relativos usados como interrogativos llevan acento. ¿Dónde está tu padre? ¿Cómo se porta el niño?

Digitized by Google

### ARTÍCULO IX

### PREPOSICIÓN

157. Concepto de la preposición. — Preposición es la parte invariable de la oración que se antepone al sustantivo para designar la relación de dependencia que tiene con otra palabra.

La preposición unida á su término forma un complemento. En las frases libro de Pedro, café con leche, de y con expresan la dependencia que Pedro y leche tienen respectivamente de los sustantivos anteriores libro y café.

La palabra preposición se deriva de las dos latinas præ, que vale antes de y ponere, poner. Complemento, de complere, completar, tiene por objeto determinar ó limitar la significación vaga ó genérica de los sustantivos, verbos y demás vocablos.

En las lenguas analíticas, como son las romances, el oficio de las preposiciones es muy importante, porque vienen á suplir los casos sintéticos de los idiomas orientales y de los clásicos, que constituían un admirable organismo. La simple yuxtaposición de las dicciones no bastaría á indicar la multitud de relaciones, de matices variadísimos y delicados, que las palabras tienen entre sí y con la cláusula entera.

158. Las preposiciones propiamente dichas son las siguientes:

A, que denota dirección y término de movimiento;
Ante, prioridad de tiempo ó de lugar;
Bajo, inferioridad propia ó figurada;
Cabe (anticuada), proximidad;
Con, modo, instrumento y compañía;
Contra, oposición moral ó material;
De, propiedad, origen y materia;

Desde, punto de partida de espacio ó de tiempo;

En, tiempo y lugar;

Entre, situación intermedia;

Hacia, tendencia, proximidad;

Hasta, término local ó temporal;

Para, destino ó fin;

Por, causalidad, fin y lugar;

Según, conformidad;

Sin, privación, negación;

So, inferioridad;

Sobre, superioridad local, asunto;

Tras, orden.

Excepto hasta que, según Moulau, se deriva del fatta árabe, como parecen comprobar algunos pasajes de los escritores antiguos (Fata que salga mi ánima desta carnal prisión, Berceo); todas las demás preposiciones son de origen latino. Ante, contra y de no han sufrido modificación alguna; a de ad, con de cum, sin de sine, tras de trans, en de in y entre de inter, las puramente indispensables para adaptarse á nuestra fonética. Algo más han cambiado las restantes, como:

Bajo, que procede del latín vulgar, basso;

Cabe, de la raíz caput, cabo;

Desde, que es la fusión de tres preposiciones, de ex de;

Hacia, es quizás el ablativo facie, de cara, con la preposición ad;

Para es per ad;

Por, ó metátesis de pro ó transformación sonora de per;

Según y sin resultan de la apócope de secundum, sine;

So equivale al sub, y sobre á super.

Historia. — So está reducido hoy á algunas frases consagradas por el uso como so capa, so pena, so color y so pretexto. Antiguamente era muy corriente en su significación de lugar propio ó figurado:

Andaban en Venecia algunos herejes, que, so piel de ovejas siendo lobos carniceros, hactan grandes estragos... (Ribadeneira.)

Cabe aún tiene algún uso en poesía con caracter afectadamente arcáico; en prosa es completamente inusitado. Su significación se ve claramente en el siguiente ejemplo: Ví CABE mí un negrillo abominable (Santa Teresa).

Por y para se confundieron muy á menudo por nuestros clásicos en las relaciones de finalidad, fenómeno muy antiguo en la lengua.

Dende en vez de desde, quizá como resto del inde latino, persistió hasta fines del siglo xvi, no habiendo desaparecido aún del todo en el lenguaje de las personas indoctas:

DENDE que Dios lo crió hasta ahora (Granada).

159. Hay palabras que no siendo por su naturaleza preposiciones, sino adjetivos ó participios, hacen á veces oficio de tales y que pueden considerarse como preposiciones impropias. Tales son salvo, excepto, durante, mediante, obstante, etc., en frases como salvo error ú omisión, excepto la última, mediante la paga, durante las noches de invierno.

### ARTÍCULO X

### CONJUNCIÓN

160. Concepto de la conjunción. — Se llama así la parte invariable de la oración que sirve para enlazar las palabras ó las frases en el discurso. Cuandó decimos: La ciencia y la religión son hermanas, porque nacen del mismo principio, el vocablo y es una conjunción que enlaza á ciencia con religión, como la voz porque, que une la segunda oración con la primera.

Conjunción se deriva de cum, con y jungere, juntar.

161. Cuando la conjunción consta de dos ó más voces recibe el nombre de locución conjuntiva, como así que, puesto que, por consiguiente.

Para que la conjunción ligue partes de la oración ó miembros del discurso es preciso que entre aquéllas ó éstas exista alguna analogía, siendo los miembros enlazados de una misma naturaleza. Así la conjunción unirá sustantivos con sustantivos: Antonio y Pedro; verbo con verbo: tropezó y cayó; adjetivo con adjetivo: dulce y sabrosa; adverbio con adverbio: tarde ó temprano, etc. No hacen excepción á esta regla los enlaces de sustantivo y pronombre, puesto que éste, en rigor, es un sustantivo, ni de adverbio con complemento (tarde y con daño). En suma, para que se unan dos elementos es necesario que sean homogéneos.

- 162. División de las conjunciones. Aunque todas las conjunciones desempeñan gramaticalmente el oficio de enlazar elementos análogos y por eso reciben tal nombre, atendiendo al concepto que expresan, pueden dividirse en copulativas, disyuntivas, adversativas, condicionales, causales, continuativas, comparativas, finales é ilativas.
- 163. Copulativas. Son aquellas que sirven para junjar afirmativa  $\delta$  negativamente dos conceptos. Tales son y, e, ni, que.

Y, e son exactamente la misma conjunción, que por leyes de eufonía se sustituyen. Y es en el uso actual del lenguaje la que se emplea de ordinario, y sólo se cambia en e, cuando precede á otra palabra que empiece también por i ó hi, salvo en el caso de que principien una frase interrogativa: Antonia é Isabel, geografía é historia.

Ni equivale á la copulativa y con un elemento negativo.

Que sólo sirve para enlazar verbos, y únicamente en frases idiomáticas, como uno que otro, liga otras voces.

Las conjunciones copulativas se llaman así del verbo copulo, as, are latino, que significa enlazar.

Historia. — Hasta el siglo xvI se vino diciendo constantemente e del et latino que perdió la t según las leyes fonéticas:

Tan alta E tan llana E de tan singular maestría es fecha la su escalera (Crónica general de España).

El primor de cambiar la y por e para evitar el mal sonido de idénticas vocales es muy reciente.

La conjunción ni de la nec latina siguió el proceso histórico de ne, nen, nin:

Nen a sus fillos, nen a suas fillas (F. Juzgo).

163. Disyuntivas. — Son las que, si gramaticalmente enlazan las palabras, en el concepto lógico separa las ideas. Tales ó, ya, ahora, ora. En algunos casos limitan los miembros de una distribución de partes y reciben e nombre de distributivas.

En vez de la conjunción ó debe ponerse ú, en circunstancias semejantes á lo que se hace con la e por la y, esto es, cuando preceda á la palabra que empiece con o ó bien ho: León ú Oviedo, siete ú ocho, raíz ú hoja.

Las disyuntivas se llaman así del verbo latino disjungere que vale separar.

Clemencín en sus Comentarios al Quijote (Parte I, cap. XLVII) sienta la regla, que también ha seguido Salvá en su Gramática, de que debe sustituirse  $\delta$  por  $\hat{u}$ , no sólo cuando la palabra siguiente empieza por o ú ho, sino asimismo cuando la voz anterior termina en dicha vocal. Así lo practicaba Clemencín, cuyo es el ejemplo que va á continuación:

# Omitió ti añadió Urrea lo que quiso.

Esta práctica no ha prosperado á pesar de la reconocida autoridad de los recomendantes. Más vale así.

Historia. — O es el aut de la lengua madre con la pérdida de la t y la construcción del diptongo, conforme á las leyes fonéticas; ya es el adverbio jam con cambio de oficio; ahora y ora son la misma palabra con pérdida del primer elemento.

Regla ortográfica. — Las conjunciones  $\ell$ ,  $\ell$ ,  $\ell$ , como también la preposición  $\ell$  van siempre acentuadas, según el uso actual, sin que se pueda dar una razón plausible de este hecho.

164. Adversativas. — Son las que indican oposición ó contrariedad entre las palabras ó frases enlazadas, como mas, pero, cuando, aunque, antes, sino, siquiera; — antes bien, aun cuando, á pesar de, con todo, si bien, como quiera, y otras locuciones conjuntivas.

## Ejemplos:

Quisiera leer, mas (pero) no puedo.

Con vos antes basta y ronca que sutil y delicada (Cervantes).

Por loco se libraría AUNQUE los matase á todos (Id.). Que les mostrase su retrato siquiera fuese como un grano de trigo (Id.).

No iré aun cuando me lo suplique.

Estas conjunciones se llaman adversativas del adjetivo adversus latino que vale contrario.

Como se ve, las locuciones conjuntivas, aunque compuestas

en la forma, son simples en el significado.

Historia. — Mas es el magis latino que dió también origen al adverbio más; pero, según Moulau, nace de per hoc, por esto; sino ó es metátesis de nísi ó se forma con los adverbios si y no. Antiguamente se usaba mucho la conjunción magüer que aún se encuentra en Don Quijote, si bien en frases que afectan el estilo arcáico. Pudo ser el malgrè, maugré de los franceses, y significaba de mal grado, aunque;

Pero él se las tenta tiesas á todos, MAGÜER tonto, bronco y ro-

llizo (Cervantes).

Empero (enimvero) va cayendo en desuso y hoy suele colocarse en inciso después del primer vocablo de la frase:

Empero nuestro lacayo tenía diferentes pensamientos (Cervantes).

Regla ortográfica. — Para diferenciar la conjunción mas del adverbio más se acentuará el segundo, pero no el primero.

165. Condicionales. — Son las que introducen una ora-

ción cuya realización es necesaria para que otra exista. Tales son, como, si, ya que, con tal que, siempre que, dado que.

### Ejemplos:

Si estudias, sabrás.

Como no vayas á clase, te castigaré.

Con tal que cumplas bien, te daré un premio.

Historia. — Como es el quomodo latino. Se usó, principalmente en nuestros clásicos, con harta frecuencia en vez de la copulativa que:

Ordenó el señor de la casa COMO se llamase un cirujano (Cervantes).

Donde con la equivalencia de si, en frases negativas, tenía cierta gracia: Donde no, conmigo sois en batalla, gente descomunal y cobarde (Cervantes).

166. Causales. —Llámanse así las que encabezan una oración que encierra la causa ó motivo de otra. Tales son, porque, pues, pues que, puesto que, supuesto que, y aun el mismo que en determinadas ocasiones.

### Ejemplos:

No salió, porque estaba enfermo.

Y pues el buen Sancho es gracioso, desde aquí le confirmo por discreto (Cerv.).

Puesto que salió, no estará enfermo.

No es menester tanto, respondió Sancho, que con un par de pollos que nos asen tendremos lo suficiente (Cerv.).

Historia. — Pues es el post latino diptongado conforme á

las exigencias fonéticas; puesto, supuesto nacen del participio del verbo ponere, para señalar una cosa realizada hipotéticamente; porque resulta de la suma de los dos elementos per y quod.

Adviértase que porque en las oraciones causales es una sola palabra y por qué en las interrogativas, son dos en que el relativo sustantivado se relaciona con la preposición para preguntar el motivo de una cosa. Por ejemplo:

Y preguntado por qué tantas veces repetía esta sentencia, respondió que porque si ésta debidamente se cumpliese, bastaría para nuestra salud (Granada).

Historia. — En los principios de la lengua se usó mucho el ca, promiscuamente con el porque, derivado de quia y equivalente al car francés. Aún llegó á nuestro siglo de oro:

Ca cierto es que una de las principales condiciones de la caridad es hacer suavísimo el yugo de la ley de Dios (Granada).

Puesto que no tenía en lo antiguo el sentido causal que hoy le damos, antes recibía el de conjunción adversativa, equivaliendo á aunque:

Yo sé, Olalla, que me adoras, Puesto que (aunque) no me lo has dicho (Cerv.).

167. Continuativas. — Sirven para introducir oraciones que son como el complemento ó continuación de algo que antes se ha dicho. Tales son, pues, así que.

Ejemplos:

Pues si eres pobre, y ciego y menesteroso, ¿por qué no te vas al padre que te crió? (Granada).

Ast que, si no está más que en esto, seguramente podeis comunicar conmigo lo que quisiéredes (Cerv.).

168. Comparativas. — Como su nombre lo indica enlazan dos términos ó dos frases que se comparan entre sí. Tales son: así, como, que, así como, como que.

Ejemplos:

Así estudiará, como yo deseo.

Digitized by Google

Es más instruído que lo que yo imaginé (De lo que...).

Así como suele decirse el gato al rato, el rato á la cuerda... (Cerv.).

Como equivale también á parecido, semejante:

Los ojos de Pepita, donde hay una serenidad y una paz como del cielo (Valera).

169. Finales. — Sirven para señalar el fin que se propone el agente de la acción principal. Tales son: para, porque, para que, á fin de que.

### Ejemplos:

Te lo digo para que te prevengas, porque estés prevenido, á fin de que estés prevenido.

Compró un libro para estudiar.

170. Ilativas. — Expresan la consecuencia lógica de lo que antes se ha dicho, como luego, pues, conque, por consiguiente.

Ejemplos:

¿Conque no estudias? Yo pienso, luego existo.

### ARTÍCULO XI

### INTERJECCIÓN -

171. Naturaleza de la interjección. — Es una palabra ó un grito más ó menos articulado que corta la oración para expresar los afectos ó emociones del alma. En rigor no puede considerarse como parte de la oración, ni tam-

poco como oración entera, según han pretendido algunos gramáticos ideólogos.

Procede la palabra del verbo latino interjicere, arrojar dentro, por su propiedad de interrumpir la oración.

- 172. División de las interjecciones.—Estas no pueden clasificarse por su significado, según se ha hecho con las demás dicciones, en atención á lo vago de la mayor parte de ellas y á su múltiple variedad. Por su forma se clasifican en *propias* é *impropias*. Propias son las que tienen por único oficio expresar afectos del alma; é *im*propias son las que, teniendo un valor peculiar como partes distintas de la oración, se revisten accidentalmente del caracter motivo de interjecciones.
- 173. Interjecciones propias.—Ah, ay, bah, ca, quia, arre, caramba, chito, chitón, cáspita, ea, eh, oh, ox, oxte, uf, hola, huy, ojalá, puf, so, sús, ta, tate, zape y otras. Se caracterizan ortográficamente por el signo de admiración (1!). Ejemplos:

¡Ea, sús, salgan mis caballeros! (Cerv.).

¡Ta, ta!, dijo Sancho, ¿que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso? (Id.).

La mayor parte de estas interjecciones son de origen desconocido. Muchas proceden del latín como ah, ea, (eja), oh, ta, ta (atat, Plauto y Terencio); otras del árabe como ojalá (Alá lo quiera), ox; otras son voces onomatopéyicas.

174. Interjecciones impropias. — ¡Alza! ¡bravo! ¡cie-los! ¡diablo! ¡diantre! ¡demonio! ¡canario! ¡dale! ¡sopla! ¡Jesús! ¡pardiez! (por Dios).

### PRÁCTICA DE LA LEXICOLOGÍA GENERAL

175. Análisis. — Recibe el nombre de análisis el procedimiento intelectual que consiste en descomponer un to lo en sus partes para estudiarlas por separado y comprender así mejor el oficio que desempeñan en el conjunto.

El análisis del lenguaje puede ser gramatical, lógico y oratorio. El análisis gramatical atiende á las oraciones y palabras que constituyen el discurso; el análisis lógico estudia el fondo de los pensamientos expresados, á la luz de las leyes del pensamiento, y el análisis oratorio investiga la forma de realizarse la belleza en el lenguaje, desde el punto de vista artístico.

Análisis lexicológico. — Determinar en harmonía con los conocimientos hasta ahora adquiridos las partes de la oración que entran en la frase y sus accidentes gramaticales: en el sustantivo si es abstracto, concreto, propio ó apelativo; en éste y en el adjetivo, el género, el número y si son aumentativos ó diminutivos; en el verbo, su naturaleza, los tiempos, números, modos y personas, y así de las demás partes de la oración, sin entrar por ahora en las leyes morfológicas.

### MODELO NÚMERO 1.

Dichosa edad y siglos dichosos aquellos á quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga (Cervantes).

Dichosa, adjet. calificativo en la terminación femenina.

Edad, sustantivo apelativo, abstracto, que tiene el género femenino por juntarse con la terminación en a del adjetivo; está en el número singular.

Y, conjunción copulativa.

Siglos, sustantivo, apelativo, abstracto, masculino, plural.

Dichosos, plural.

Aquellos, pronombre adjetivo, demostrativo de 3.º persona, plural.

A, preposición.

Quien, pronombre adjetivo, relativo, singular. Se refiere á cosas en vez de referirse á personas, y está en singular en vez del plural.

Los, artículo determinante, masculino, plural.

Antiguos, sustantivo (adjetivo sustantivado), masculino, plural.

Pusieron, pretérito simple del verbo poner, indicativo, plural, 3.º persona.

Continúese toda la cláusula en la misma forma.

#### MODELO NÚMERO 2.

Pero aún hay una poesía más angélica, celestial y divina que ya no parece de este mundo, ni es posible medirla con criterios literarios, y eso que es más ardiente de pasión que ninguna poesía profana, y tan elegante y exquisita en la forma... como los más sabrosos frutos del Renacimiento (Menéndez y Pelayo).

### MODELO NÚMERO 3.

Y en tanto ¿dó se esconden, Dó están joh, cara patrial tus soldados, Que á tu clamor de muerte no responden?

Nicasio Gallego.

### CAPÍTULO III

### MORFOLOGÍA

### ARTÍCULO I

### ELEMENTOS MORFOLÓGICOS

176. Concepto de la morfología. — Se llama morfología la parte de la lexicología que tiene por objeto estudiar los cambios que las palabras experimentan para denotar diversas relaciones.

Esta voz toma su origen de las griegas μοςφή que significa ferma, y λογια, tratado.

- 177. importancia de la morfologia. Esta parte de la gramática es de suma importancia: 1.º porque agrupa todos los hechos análogos, reduciéndolos á leyes; 2.º porque da explicación científica á fenómenos que en otro tiempo se estudiaban aisladamente y de una manera empírica; 3.º porque dispone el entendimiento para el estudio razonado de los demás idi mas.
- 178. Elementos que hay que estudiar en las palabras.— En toda palabra variable hay que considerar la raís, el radical, el tema y las desinencias ó terminaciones. Además, en la formación de nuevos vocablos hay que estudiar los afijos, prefijos y sufijos.
- 179. Raiz. Es la parte más simple y por regla general invariable de la palabra que encierra la idea primor-

dial de su significado. En el verbo *lucir* y en el sustantivo *lucimiento*, la raíz es *luc*, que designa la idea madre de brillo ó claridad.

- 180. Radical. Es la parte de la palabra que consta de la raíz y de otros elementos formativos, para constituir las diferentes voces que nacen de un mismo origen. Se distingue de la raíz en que el radical es más complejo, y se conoce quitando de la palabra todo aquello que al final de ella varía. En los dos ejemplos anteriores los radicales respectivos de lucir y lucimiento es luci y lucimient.
- 181. Tema. Es la palabra despojada de todos aquellos elementos que constituyen los cambios de flexión ó de derivación. El tema es la mayor parte de las veces igual al radical, pero también puede diferenciarse de él. En el verbo temer, por ejemplo, tem es el radical y teme es el tema que recibe después de sí los elementos que le hacen variar.
- 182. Terminaciones y desinencias. Aun cuando sinónimas estas dos palabras en cuanto ambas connotan las letras ó sílabas que, añadidas al radical ó al tema, sirven para indicar la variedad de sus accidentes, la terminación es más comprensiva que la desinencia, pues la primera designa las finales de una palabra variable en cualquier caso, y la voz desinencia sólo en los casos de declinación ó conjugación (fexiones).
- 183. Afijos, sufijos y prefijos. Se da en general el nombre de afijos á los elementos que unidos á la raíz ó radical, determinan y concretan su significación. Cuando estos elementos van antes de la raíz ó radical, el afijo recibe el nombre de prefijo, si van después de la raíz ó radical se llaman sufijos. Así en la voz reluciremos, luc es la raíz, luci el radical verbal, luciré el tema de futuro, mos el sufijo de tercera persona de plural y re el prefijo

de composición que en este caso significa intensidad de la acción verbal.

Poco versados nuestros gramáticos en esta nomenclatura que hoy es ya moneda corriente en el estudio de todos los idiomas, no es extraño que parezcan algo confusas las ideas por ella expresadas y hasta que algunos hayan considerado algo peligroso el importarlas á nuestra enseñanza. Sin embargo, es indudable que, una vez aprendidas, facilitan maravillosamente el estudio científico de los idiomas, dándose cuenta el alumno de las causas que motivan los fenómenos que antes le parecieron inexplicables. Á los que objetan que sin estas disquisiciones se han aprendido hasta hoy los idiomas tan ricamente, les contestaremos que así ha salido ello.

184. Sufijos de flexión y sufijos de derivación.—La distinción que en párrafos anteriores hemos hecho entre terminación y desinencia nos ha sugerido la necesidad de distinguir entre los sufijos de flexión que son los que afectan á la palabra modificándola en sus accidentes, pero sin cambiarla en otra, y los sufijos de derivación que dan origen á palabras diferentes. En las voces cantamos y cantador, mos es un sufijo de flexión y dor es un sufijo de derivación.

Es creencia muy generalizada entre los filólogos, que tanto los sufijos de fiexión como los de derivación han procedido de raíces más ó menos mutiladas y que en un principio expresaron ideas independientes. Sin embargo, y sea cualquiera la verdad de este aserto que nosotros creemos muy fundado, es lo cierto que los actuales sufijos apenas si conservan en nuestros idiomas algún que otro rastro de lo que debieron de ser en su origen, y que la discusión de este punto nos llevaría demasiado lejos, separándonos de nuestro plan.

185. División de la morfología. — Para mayor claridad en la exposición de este estudio, dividiremos la morfología en tres partes: 1.ª morfología nominal, en la que

expondremos los cambios que experimentan los sustantivos, adjetivos, pronombres y participios, para denotar los accidentes de género y número; 2.ª morfología verbal que se ocupará en el estudio de la conjugación regular é irregular, y que, dada su importancia, abrazará un extenso tratado; 3.ª derivación y composición de las palabras.

### ARTÍCULO II

#### MORFOLOGÍA NOMINAL

- 186. Género. Los sustantivos femeninos castellanos se pueden formar de las maneras siguientes:
- 1.ª Por simple cambio del tema, en a para el femenino, como en niño, niña, perro, perra, lobo, loba. Tal sucede con los nombres de seres animados. En este caso se encuentran los acabados en ante, ente, que cambian la e del tema en a, infante, infanta, comediante, comedianta, confidente, confidenta, aunque en estos sustantivos hay que cuidar mucho de consultar el uso de las personas correctas.

Pondremos algunos ejemplos:

Criadas y como confidentas de Pepita (Valera). Si esta Pepita será una gran comedianta (Id.).

Á propósito de preguntanta de que usa Cervantes, dice Clemencín que antiguamente se decía la Infante á diferencia del uso actual que admite las voces infanta, comedianta y otras.

- 2.ª Adición de una a á la radical que por sí sola constituye el sustantivo masculino, como león, leona, señor, señora;
  - 3.ª Cambiando la vocal temática en los sufijos isa,

ina, como en sacerdotisa de sacerdote, profetisa de profeta, poetisa de poeta, gallina de gallo, reina de rey;

4.ª Sustituyendo el sufijo dor masculino por triz femenino, como empera-dor, empera-triz, actor, actriz.

Estas últimas formas son de origen erudito más bien que popular y en cierto modo recientes en el idioma. Buena prueba de ello es que Lope de Vega se rebelaba contra la voz emperatriz, considerándola como un neologismo, menos expresivo que la voz emperadora que él prefería.

187. Formación del plural. — Los sustantivos y adjetivos que acaban en vocal tónica (excepto é) ó en consonante hacen el plural añadiéndoles la sílaba es, como de bajá, bajaes, ambigú, ambigúes, baladí, baladíes, flor, flores, azul, azules. Exceptúanse papá, mamá, chacó y quizá sofá que sólo añaden una s; maravedí, hace maravedís, maravedies. (poco usado) y maravedises. El plural de las vocales es aes, ies, oes, ues.

### Véanse algunos ejemplos:

No á las palomas concedió Cupido Juntar de sus dos picos los *rubies...* Negras violas, blancos *alhelies* (Góngora, Polifemo).

Tres sies en menos de un renglón (Clemencín). Estas oes eran la inicial del nombre de la sin par Oriana (Id.). Las cortinas y el forro de los sillones, sofás y butacas (Valera).

Los sustantivos y adjetivos terminados en vocal átona (ó en é) hacen el plural añadiendo al tema una s, como de mesa, mesas, catre, catres, café, cafés, lobo, lobos, leve, leves.

· Los apellidos terminados en z no cambian en el plural, como

en esos son otros López. Tampoco cambian los días de la semana acabados en s, como los jueves habrá paseo.

188. Regla del acento. — En la formación del plural el acento no cambia de sitio; por ejemplo, león, leones, jabalí, jabalíes. Exceptúase únicamente carácter que traslada el acento de la a á la e, caracteres.

No aceptamos el plural de régimen, que también suele ponerse como excepción.

189. Aumentativos, diminutivos y despectivos. — Las terminaciones comunes de los aumentativos son on, azo, ote, achón, elón, arrón, ejón, que se juntan inmediatamente al radical de los sustantivos ó adjetivos, debiendo advertirse que no siempre el radical se presenta puro en el tema. Ejemplos:

Bueno, radical bon (diptongado en buen-),
Piedra, radical pedr (diptongado en piedr-),
Grande, radical grand-,
Nube, radical nub-,
Hombre, radical hombr-,
bon-achón.
pedr-ejón.
grand-ote.
nub-arrón
hombr-ón.

Las terminaciones más comunes de los diminutivos son ito, ico, illo, uelo, y suelen juntarse inmediatamente al radical en la mayor parte de los temas, debiendo advertirse que no buscan el radical puro como en el caso anterior. Ejemplos:

Pájaro, radical pajar-, pajarillo.

Huérfano, radical orfan-, (conf. orfandad), huerfanilo.

Alameda, radical alamed-, alamed-ita.

Rapaz, radical rapaz-, rapaz-uelo.

Digitized by Google

Cuando el radical es disílabo y acaba en u ó r, se junta á las antedichas terminaciones mediante el nexo linguodental c.

Mujer, mujer-c-ita, Virgen, virgen-c-ita.

Si el radical es monosílabo el nexo que lo une con las citadas terminaciones es el grupo ec, es.

Verde, radical verd-, verd-ec-illo.
Pan, radical pan-, pan-ec-illo.
Rey, radical rey-, rey-es-uelo.

### ARTÍCULO III

### MORFOLOGÍA VERBAL. — CONJUGACIÓN

- 190. Concepto de la conjugación. Se llama conjugación ó flexión verbal el conjunto de cambios que el verbo experimenta para expresar sus diversos modos, tiempos, números y personas. Estos cambios se verifican mediante los sufijos de flexión que se unen al radical para formar los tiempos y á los temas temporales para designar las personas.
- 191. División de las conjugaciones. Las conjugaciones se dividen en regulares é irregulares. Las conjugaciones regulares son las que siempre conservan el radical invariable y las mismas terminaciones para idénticas formas; las irregulares son las que modifican el radical ó en algunas formas cambian ó mutilan las desinencias.

Hay quienes no aceptan esta denominación de irregulares, fundándose en que las que parecen á primera vista irregulari-

dades obedecen á leyes invariables de la fonética. No les falta razón desde este punto de vista; pero tampoco vemos inconveniente alguno en seguirlos llamando así, con tal que se expongan cuidadosamente las dichas leyes en una medida prudencial.—Lo que no debe nunca perderse de vista es que, por regla general, en todas las lenguas los verbos más irregulares son los de más uso, pareciendo como que se desgastan á fuerza de manosearlos, y van poco á poco modificándose hasta separarse notablemente de los modelos primitivos.

192. Conjugaciones regulares. — En castellano hay tres conjugaciones regulares, que se distinguen por la terminación del infinitivo. En la 1.ª el infinitivo hace en ar, como cantar; en la 2.ª en er, como temer; en la 3.ª en ir, eomo partir.

Historia. — Aunque en latín había cuatro conjugaciones, la 3.ª vino á refundirse en la 2.ª al formarse las lenguas romances, en razón á que se obscureció la cuantidad y el acento se hizo más enérgico. La 3.ª conjugación castellana corresponde, pues, á la 4.ª latina.

193. Sufijos personales. — Excepto la 1.ª y 3.ª persona de singular, todas las restantes poseen terminaciones peculiares que las distinguen unas de otras, y son las siguientes:

| PARA TODOS LOS TIEMPOS      | PARA EL PRETÉBITO SIMPLE    |  |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 1.ª de singular desapareció | 1.ª de singular desapareció |  |
| 2 8                         | 2.a ste                     |  |
| 3.* desapareció             | 3.ª desapareció             |  |
| 1.ª de plural mos           | 1.ª de plural mos           |  |
|                             | 2.* steis                   |  |
| 3.* n                       | 3.a ron                     |  |

Estas desinencias se juntan al tema de cada tiempo,

constituyendo la forma integra. Por ejemplo, con el tema amaba, se dirá:

| amaba-  | amaba-mos |
|---------|-----------|
| amaba-s | amaba-is  |
| amaba-  | amaba-n   |

con el tema amé de pretérito, se dirá:

| amé     | ama-mos   |
|---------|-----------|
| ama-ste | ama-steis |
| amó     | ama-ron.  |

En las dos formas del imperativo la 2.ª de singular no tiene desinencia, la 2.ª de plural lleva una d, como ama ama-d, teme, teme-d.

### Historia. — Las desinencias personales del latín eran:

| PARA TODOS LOS TIEMPOS            | PARA EL PRETERITO |         |
|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 1.ª pn.ª de sing. m ó desapareció | 1.ª persona       | Ninguna |
| 2.a s                             | 2.a               | sti     |
| 3.a t                             | 3.8               | t       |
| 1.ª de plural mus                 | 1.ª de plural     | mus     |
| 2.a tis                           | 2.a               | stis    |
| 3.* nt                            | 3. <sup>a</sup>   | erunt.  |

En el imperativo ó era el tema solo ama, ó el tema con la desinencia te para plural.

Como nuestra lengua ya desde sus principios se rebeló contra las finales en m y t (53) resultó que la 1.ª y 3.ª personas de singular quedaron al descubierto y sin sufijo, así como la 3.ª de plural que de nt se redujo á sólo la n. Como por otra parte la i y la n finales no eran del genio del castellano y se redondearon en e, o (42) mus y erunt pasaron á mos, eron (temi-mos, temi-eron), la sílaba sti de 2.ª persona se cambió en ste (temi-ste) y la stis de plural se reforzó en steis (temi-steis). La e átona final del imperativo se perdió por la ley (50)—amate—amat—amad.

En cuanto á la desinencia tis de la 2.º persona del plural, hubo un doble cambio de la t en d y de la i átona en e tomando la forma des:

Sodes de mal sentido, como loco fablades (Berceo). Sepades que nos quitamos (Partidas). Lo que tanto desedbades saber (Granads).

Esta forma en des continuó hasta el siglo xvi. Granada, el M. Avila y algunas veces Cervantes, la usaron en sus escritos. Sin embargo, como casi al mismo tiempo se había perdido la d medial, fué necesario volver á la terminación is que es hoy la única usada.

194. Sufijos temporales. — Son aquella letra ó sílaba que se unen al radical del verbo para constituir los temas de cada tiempo verbal.

Los sufijos formativos de los tiempos, son:

Presente, no lo tiene: se forma con el radical y las desinencias personales. En el subjuntivo transforma el radical en e para la 1.ª conjugación y en a para las dos restantes.

Pretérito imperfecto, el sufijo temporal es ba para la 1.ª conjugación, ta para las otras. En el subjuntivo tiene las dos formas ra y se para todas las conjugaciones.

Futuro de indicativo y condicional simple, tienen por sufijo una r. Estos dos tiempos se han formado de una manera análoga en nuestra lengua, esto es, con el infinitivo del verbo y el presente y pretérito imperfecto, respectivamente, del verbo haber. Amaré, amaría fueron, pues en su origen, amar he, amar había ó hía.

Futuro de subjuntivo, tiene por sufijo re, sin parentesco con el infinitivo.

Pretérito simple, propiamente no tiene sufijos, sino radical especial.

Infinitivo, tiene por sufijo la r final.

Gerundio, lo mismo que en la lengua madre se cara: teriza por el grupo nd.

Participio de presente, se distingue por el grupo nt.

Participio de pasado, d en las conjugaciones regulares-

#### RESUMEN

| INDICATIVO                   | IMPERATIVO    | SUBJUNTIVO |
|------------------------------|---------------|------------|
| Presente Nada                | Nada          | e, a       |
| Pretérito imperfecto. ba, ic | a             | ra-se      |
| Futuro ré, re                | <b>ú</b> .    | re         |
| Condicional ría              |               |            |
| Pretérito simple radio       | cal especial  |            |
| Infiniti <b>v</b> o,         | , <b>r</b> ,  |            |
| Gerundio                     | , <b>nd</b> , |            |
| Participio                   | activo, nt,   |            |
| Participio                   | pasivo, d.    |            |

Lo mismo que los sufijos personales, los temporales son también de procedencia latina. En latín, los presentes de indicativo é imperativo carecían de característica,  $\mathbf{y}$  el de subjuntivo era e ó a como en castellano; el sufijo ba de imperfecto de indicativo era el normal para todos los verbos, excepto para  $\mathfrak{sum}$   $\mathbf{y}$  sus compuestos,  $\mathbf{y}$  al pasar al castellano en los temas en a se conservó íntegro, pero perdió la b para los demás temas.

El pretérito imperfecto de subjuntivo en ra y se ha heredado las formas de los pluscuamperfectos latinos, fundiéndolos en un solo tiempo como se ve comparándolos:

PLUSCUAMPERFECTO DE INDICATIVO PLUSCUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO

Amaveram, amaveras, amaverat, etc.

Amavissem, amavisses, amavisset, etc.

### - sincopado -

Amaram, amaras, amarat, etc. Amassem, amasses, amasset, etc.

#### IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO CASTELLANO

Amara y amase, amaras y amases, amara y amase, etc.

El sufijo re del futuro de subjuntivo es continuación del ri latino adaptado á nuestra fonética, y así como este tiempo en latín se formaba del tema de pretérito, en castellano guarda con él un parentesco estrechísimo.

El pretérito perfecto simple no tenía ya en latín característica temporal, sino radicales privativas que engendraban una familia numerosa. Lo mismo sucede en castellano, y para que se vea con claridad las expondremos paralelamente:

#### LATIN

xeris, etc.

#### CASTELLANO

Perfecto simple — dixi, dixisti, Perfecto simple — dije, dijiste. etcétera. etcétera. Plusc. indicativo - dixeram, dijera, dijeras, et-Plusc. subjuntivo — dixissem, (subjuntivo.) dijese, dijeses, etdixisses, etc.... cétera. Futuro subjuntivo—dixero, di- Futuro subjuntivo — dijere, dijeres, etc.

Este común origen nos obligará en nuestro estudio, especialmente al tratar de los verbos irregulares, á agrupar los mencionados tiempos en una sola serie ó familia.

La identidad de formación del futuro de indicativo amaré y del condicional simple, no es una especiosa teoria de los gramáticos sino un hecho comprobado en la historia de la lengua. Podríamos aducir multitud de ejemplos de todas las épocas, pero nos contentaremos con unos pocos:

Partir nos hemos en vida (P. del Cid) — partiremos. Perderse-y-an las cosas (Fuero Real) — perderían.

Poderlo hian perder (Partidas) — poder hian, podrían.

Si hubiere acabado Celestina sus devociones, llevarla hemos de camino (Celestina).

Esta identidad de formación nos explica por qué estos dos tiempos tienen siempre unas mismas irregularidades.

Las terminaciones ar, er, ir del infinitivo son las mismas are, ere, ire apocopadas de la lengua madre, y en cuanto al gerundio y al participio activo no ha habido cambio algunó sensible. Los del participio pasivo los expondremos en su lugar correspondiente.

# 195. Cuadro sinóptico de la primera conjugación.

## Tiempos simples.

### Modelo AMAR - Radical AMA

| •                                                                                                                             | INDICATIVO            | IMPERATIVO       | SUBJUNTIVO |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|--|
|                                                                                                                               | 1                     | Presente.        |            |  |
| Singular.                                                                                                                     | ama-s                 | ama (tú)         | ame-s.     |  |
|                                                                                                                               | amá-is                | amad (vosotros). | amé-is.    |  |
| :                                                                                                                             | Pretérito imperfecto. |                  |            |  |
| Sing. amaba ama-ra y ama-se  ama-ba-s ama-ra-s y ama-se-s  ama-ba ama-ra y ama-se  Plural. amá-ba-mos ama-ra-mos y amá-se-mos |                       |                  |            |  |
|                                                                                                                               |                       | ama-ra-is        | ~          |  |

| Futu      | ro de indicativo. | Cond      | licional simple. |
|-----------|-------------------|-----------|------------------|
| Singular. | ama-ré            | Singular. | ama-ría          |
| *         | ama-rá-s          | *         | ama-ría-s        |
| >         | ama-rá            | •         | ama-ría          |
| Plural.   | ama-re-mos        | Plural.   | ama-ría-mos      |
| *         | ama-ré-is         | >         | ama-ría-is       |
| >         | ama-rá-n          | >         | ama-rían         |
|           |                   |           |                  |

### Preterito perfecto simple.

#### Futuro de subjuntivo.

| Singular. | amé                  | Singular. | ama-re                  |
|-----------|----------------------|-----------|-------------------------|
| *         | ama-ste              | >         | ama-re-s                |
| >         | amó                  | >         | ama-re                  |
|           |                      |           |                         |
| Plural.   | ama-mos              | Plural.   | ama-re-mos              |
| Plural.   | ama-mos<br>ama-steis | Plural.   | ama-re-mos<br>ama-ré-is |

#### Formas nominales.

Infinitivo. amar Participio activo. ama-nt-e. Gerundio. ama-nd-o Participio pasivo. ama-d-o.

# 196. Cuadro sinóptico de la segunda conjugación.

# Tiempos simples.

### Modelo TEMER - Radical TEME

|           | INDICATIVO                          | IMPERATIVO .                                                         | \$UBJUNTIVO        |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
|           | 1                                   | Presente.                                                            |                    |
| Singular. | teme-s<br>teme                      | teme (tú)                                                            | tema.              |
| Plural.   | temé-is                             | teme-d (vosotros).                                                   | tem <b>á-is.</b> 🤄 |
|           | Pretéri                             | to imperfecto.                                                       | •                  |
| Singular. | tem-ía-s                            | temi-e-ra y temi-e-s<br>temi-e-ras y temi-e-<br>temi-e-ra y temi-e-s | ses.               |
| Plural.   | tem-ía-mos<br>tem-ía-is<br>tem-ía-n | temi-e-ra-is y temi-                                                 | e-se-is.           |

| Futuro de indicativo. |                  | Condicional simple. |                |
|-----------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Singular.             | temeré           | Singular.           | teme-ría.      |
| •                     | teme-rá-s        | <b>&gt;</b> .       | teme-ría-s.    |
| >                     | teme-rá          | <b>»</b>            | teme-ría.      |
| Plural.               | teme-re-mos      | Plural.             | teme-ría-mos.  |
| *                     | teme-ré-is       | >                   | teme-ría-is.   |
| . *                   | teme-rá-n        | •                   | teme-ría-n.    |
| Pretérito             | perfecto simple. | Futuro              | de subjuntivo. |
| Singular.             | temí             | Singular.           | temi-e-re.     |
| •                     | temi-ste         | >                   | temi-e-re-s.   |
| >                     | temi-ó           | •                   | temi-e-re.     |
| Plural.               | temi-mos         | Plural.             | temi-é-re-mos. |
| *                     | temi-steis       | •                   | temi-e-re-is.  |
| *                     | temi-e-ron       | >                   | temi-e-re-n    |

#### Formas nominales.

| Infinitivo. | teme-r      | Participio activo. |                   |
|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| Gerundio.   | temi-e-nd-o | Participio pasivo. | temi <b>-d</b> o. |

# 197. Cuadro sinóptico de la tercera conjugación.

# Tiempos simples.

### Modelo PARTI-R — Radical PARTI

|                  | INDICATIVO                             | IMPERATIVO                                                            | SUBJUNTIVO                      |
|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Z.*              | 1                                      | Presente.                                                             |                                 |
| Singular.        | •                                      | parte (tú)                                                            | part-a.<br>part-a-s.<br>part-a. |
| Plural.          | parti-mos                              | parti-d (vosotros).                                                   | part-a-mos.                     |
|                  | Preter                                 | ito imperfecto.                                                       |                                 |
| Singular.  * * * | part-ía<br>part-ía-s<br>part-ía        | parti-e-ra y parti-e<br>parti-e-ra-s y parti-<br>parti-e-ra y parti-e | e-se-s.                         |
| Plural.          | partí a-mos<br>part-ía-is<br>part-ía-n | parti-é-ra-mos y pa<br>parti-e-ra-is y part<br>parti-e-ra-n y parti   | i-e-se-is.                      |
|                  |                                        |                                                                       |                                 |

|             |                   | 115 —        |                                 |  |  |  |
|-------------|-------------------|--------------|---------------------------------|--|--|--|
| Futuro      | de indicativo.    | Condi        | cional simple.                  |  |  |  |
| Singular.   | parti-ré          | Singular.    | parti- <b>ría</b>               |  |  |  |
| *           | parti-rá-s        | <b>»</b>     | p <b>arti-ría-s</b>             |  |  |  |
| >           | parti- <b>rá.</b> |              | parti-ría.                      |  |  |  |
| Plural.     | parti-re-mos      | Plural.      | parti- <b>ría-mos</b>           |  |  |  |
| *           | parti-ré-is       | •            | p <b>a</b> rti- <b>ría-is</b> , |  |  |  |
| *           | parti-rá-n.       | >            | parti-ría.                      |  |  |  |
| Pretérito   | perfecto simple.  | Futuro       | de subjuntivo.                  |  |  |  |
| Singular.   | partí ·           | Singular.    | parti-e-re                      |  |  |  |
| <b>,</b>    | parti-ste         | *            | parti-e-res                     |  |  |  |
| *           | parti-ó.          | *            | parti-e-re.                     |  |  |  |
| Plural.     | parti-mos         | Plural.      | parti-é-re-mos                  |  |  |  |
| >           | parti-steis       | >            | parti- <b>e-re-is</b>           |  |  |  |
| >           | parti-e-ron.      | *            | parti-e-re-n.                   |  |  |  |
|             |                   |              |                                 |  |  |  |
|             | Formas nominales. |              |                                 |  |  |  |
| Infinitivo. | p <b>arti-r</b>   | Participio a | ectivo.                         |  |  |  |
| Gerundio.   | parti-e-nd-o.     | Participio p | pasivo. parti-d-o.              |  |  |  |

### **OBSERVACIONES**

198. 1. La necesidad de atender al paralelismo del indicativo y del subjuntivo nos ha impedido agrupar los tiempos por familias, como quiere, y con razón, el Sr. Lanchetas, dificultad que no es muy grande en los verbos regulares.

2 a Consideramos como radical verbal todo lo que queda del

infinitivo, después de quitar la r final.

3. La 2. y 3. conjugación tienen tales analogías que casi podrían reducirse á una sola, pues sólo en cuatro ó cinco formas se diferencian.

4.<sup>a</sup> La 2.<sup>a</sup> persona de plural del imperativo perdía antiguamente la d con bastante frecuencia, distinguiéndose sólo de la 2.<sup>a</sup> de singular por el acento. Por ejemplo:

Mirá, no derribéis la mesa (Celestina).

Andá, Señor, que estáis muy mal criado (Cerv.).

- $5.^{a}$  La  $2.^{a}$  persona de plural del imperativo pierde normalmente la d siempre que se junta con el complemento enclítico os, y así se dice: acordaos, levantaos, teneos, etc. Unicamente el verbo ir se exceptúa de esta apócope y se dice idos.
- 6.ª El imperativo no tiene más que las formas que dejamos explicadas; las que le dan algunas gramáticas son peculiares del subjuntivo que toman accidentalmente el carácter de optativas.
- 7.8 El número total de formas simples de un verbo completo es el de 59.

### CONJUGACIÓN DE LOS TIEMPOS COMPUESTOS

199. Reglas generales de los tiempos compuestos.— Como ya hemos dicho en otro lugar (130), estos tiempos se constituyen con las formas simples del verbo *haber*, como auxiliar, y el participio pasivo en la terminación singular femenina del verbo que se conjuga.

El imperativo no tiene forma compuesta. Véase á continuación el modelo.

### 200. Cuadro sinóptico de los tiempos compuestos.

### Amar, AMADO; temer, TEMIDO; partir, PARTIDO

| TATE | N T | ~ 4 | TI | VΛ |
|------|-----|-----|----|----|
|      |     |     |    |    |

SUBJUNTIVO

### Pretérito próximo.

| Singular. | he              | ) ≧ haya          | }- |
|-----------|-----------------|-------------------|----|
| *         | h <b>as</b>     | hayas             |    |
| >         | ha              | ( ≰ haya          |    |
| Plural.   | hemos           | haya<br>hayamos   |    |
| <b>»</b>  | h <b>a</b> béis | \area hayáis      | 1  |
| >         | han             | hayais<br>S hayan | }  |

### Pretérito pluscuamperfecto.

| Singular.  Plural.  > | había habías había habíamos habíais habían | temido, pari | hubiera y hubiese hubiera y hubiese hubiera y hubiese hubiéramos y hubiésemos hubierais y hubieseis hubieran y hubiesen | Amado, temido, partido. |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|-----------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

### Futurq compuesto de indicativo. Condicional compuesto.

| Singular. | h <b>abré</b>    | \ ≧ S    | i <b>n</b> gular. | hab <b>ría</b> | \ <b>m</b> |
|-----------|------------------|----------|-------------------|----------------|------------|
| >         | habrás           | ado,     | >                 | habrías        | mado,      |
| *         | habrá            | <b>1</b> | *                 | h <b>abría</b> | 1          |
| Plural,   | habremos         | P        | lural.            | habríamos      | aldo,      |
| >         | h <b>abré</b> is | Ę        | *                 | habríais       | 1          |
| >         | h <b>a</b> brán  | 1 🕏      | *                 | habrían        | =          |

| Preterito remoto. |           |         | Futuro compuesto de subjuntivo. |                   |       |  |  |
|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|-------------------|-------|--|--|
| Singular.         | hube      | Am      | Singular.                       | hubiere           | m A   |  |  |
| *                 | hubiste   | 15      | >                               | hubieres          | ş     |  |  |
| *                 | hubo      | 1       | <b>&gt;</b>                     | h <b>ubiere</b>   | e m   |  |  |
| Piural.           | hubimos   | temido, | Plural.                         | hubiéremos        | mido, |  |  |
| >                 | hubisteis | 1       | *                               | hubie <b>reis</b> | Ę     |  |  |
| <b>»</b>          | hubieron  | artido  | >                               | hubie <b>ren</b>  | 1     |  |  |

| Infinitivo | haber amado, temido, partido.    |
|------------|----------------------------------|
| Gerundio   | habiendo amado, temido, partido. |

Conjugación pasiva y perifrástica. — Con los 201. cuadros anteriores queda completa la conjugación normal de los verbos castellanos; pero entran también en los procedimientos de nuestra lengua otras formas especiales de conjugación que podemos llamar pasiva y perifrástica de obligación, restos de la lengua latina de que no debamos prescindir. La voz pasiva en castellano puede formarse con el verbo ser y el participio pasivo del verbo que se conjuga. Para la conjugación perifrástica, llamada también de obligación porque connota cierta necesidad de que la acción se ejecute, entran el auxiliar haber y un infinitivo, unidos por medio de la preposición de. Los siguientes modelos, en los cuales van comprendidos tiempos simples y compuestos, aclaran suficientemente lo que acabamos de exponer.

# 202. Cuadro sinóptico de la voz pasiva.

# Tiempos simples.

|                        | <b>IMD</b> ICATIV | o                      | 1                              | MPERATIVO                | SUBJUNTIV                                                 | o                              |
|------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                        |                   |                        | Pres                           | ente.                    |                                                           | •                              |
| Sing.                  | <b>6</b> 5        | mada,                  |                                | nado, a.<br>cros) amados | sea<br>seas<br>sea<br>seamos<br>seáis<br>sean             | amada, amadas<br>amado, amados |
|                        |                   | Pret                   | érito i                        | mperfecto.               |                                                           |                                |
| Singular               | era<br>era        | is<br>amos<br>ais      | amada, amadas<br>amado, amados |                          | fueses<br>fuese<br>os y fuésemos<br>y fueseis             | amada, amadas<br>amado, amados |
| Put                    | uro de i          | ndicativ               | 0.                             | Condic                   | ional simplie.                                            |                                |
| Singular  * Plural.  * | ser<br>ser        | ás<br>á<br>emos<br>éis | amada, amadas<br>amado, amados | Singular.  Plural.       | sería<br>serías<br>sería<br>seríamos<br>seríais<br>serían | amado, amados                  |

### Pretérito de indicativo.

### Futuro de subjuntivo.

| Singular.  | fuí<br>fuist <del>e</del><br>fué | amada,<br>amado, | Singular. | fuere<br>fueres<br>fuere | amada, |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Plural.    | fuimos                           |                  | Plural.   | fuéremos                 |        |
| <b>»</b> · | fuisteis                         | 122              | >         | fuereis                  | 122    |
| >          | fueron                           | 2 2              | >         | fueren                   | 2 2    |

#### Formas nominales.

Infinitivo ser amado, a, os, as.
Gerundio siendo amado, a, os, as.

### 203. Cuadro sínóptico de la voz pasiva.

### Tiempos doblemente compuestos.

| IN | DIC | ATI | ושח |
|----|-----|-----|-----|

### SUBJUNTIVO

### Pretérito perfecto.

| Singular.     | he sido     | \ <b>=</b> = | Singular. | haya sido    | 2 2        |
|---------------|-------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| »             | has sido    |              | >         | hayas sido   | mac        |
| <b>&gt;</b> : | ha sido     | جَ قِ        | <b>»</b>  | haya sido    | <b>Ģ Ģ</b> |
| Plural.       | hemos sido  |              | Plural.   | hayamos sido |            |
| *<br>*        | habéis sido | 122          | <b>»</b>  | hayáis sido  | 33         |
| >             | han sido    | 12 =         | *         | hayan sido   | 23         |

### Pretérito pluscuamperfecto.

| Sing. | había sido           |     | hubiera y hubiese sido       | 2 2              |
|-------|----------------------|-----|------------------------------|------------------|
| *     | h <b>ab</b> ías sido |     | hubieras y hubieses sido     | amada,<br>amado, |
| *     | había sido           | 9,5 | hubiera y hubiese sido       | 5,5              |
| Piur. | habíamos sido        | 2 2 | hubiéramos y hubiésemos sido |                  |
| >     | habíais sido         |     | hubierais y hubieseis sido   | adas             |
| *     | habían sido .        | 108 | hubieran y hubiesen sido     | 2 2              |

### Futuro perfecto de indicativo. Condicional compuesto

| Sing.   | habré sido                  |      | Sing.   | h <b>a</b> bría sido  |     |
|---------|-----------------------------|------|---------|-----------------------|-----|
| •       | hab <b>rá</b> s sido        |      | *       | h <b>abrías sid</b> o |     |
| *       | h <b>a</b> b <b>rá sido</b> | 19.3 | >       | habría sido           | 93  |
| Plural. | habremos sido               | 22   | Plural. | habríamos sido        |     |
| *       | habréis sido                |      | >       | habríais sido         | 100 |
| . »     | hahrán sido                 | 2 2  | >       | habrían sido          | 32  |

| Preseriso remoto. |                |      | rusuro de subjunstvo. |                 |              |
|-------------------|----------------|------|-----------------------|-----------------|--------------|
| Sing.             | hube sido      | 22   | Sing.                 | hubiere sido    | > >          |
| *                 | hubiste sido   | 122  | . >                   | hubieres sido   | amada,       |
| *                 | hubo sido      | (5.5 | . >                   | hubiere sido    | <b>, , ,</b> |
| Plural.           | hubimos sido   | (23  | Plural.               | hubiéremos sido |              |
| *                 | hubisteis sido | 122  | *                     | hubiereis sido  |              |
| <b>»</b>          | hubieron sido  | 0 3  | *                     | hubieren sido   | 2 2          |
|                   |                |      |                       |                 |              |

#### Formas nominales

| Infinitivo | haber sido amado, a, os, as.    |
|------------|---------------------------------|
| Gerundio   | habiendo sido amado, a, os, as. |

## 204. Cuadro sinóptico de la conjugacion perifrástica.

## Tiempos simples de HABER

| Presente de indicativo                  | he de amar.                |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Presente de subjuntivo                  | haya de amar.              |
| Pretérito imperfecto de in- dicativo    |                            |
| Pretérito imperfecto de sub-<br>juntivo | hubiera y hubiese de amar. |
| Futuro simple de indicativo.            |                            |
| Condicional simple                      | habría de amar.            |
| Pretérito simple de indica- / tivo      | hube de amar.              |
| Futuro de subjuntivo                    |                            |

# Tiempos compuestos de HABER

| Perfecto de indicativo         | he de haber amado.         |
|--------------------------------|----------------------------|
| Perfecto de subjuntivo         | haya de haber amado.       |
| Pluscuamperfecto de indica-    | había de haber amado.      |
| Pluscuamperfecto de subjuntivo | hubiera y hubiese de haber |
| Futuro compuesto de indica-    | habré de haber amado.      |
| Condicional compuesto          |                            |

| Pretérito remoto de indica-<br>tivo | hube de haber amado. |
|-------------------------------------|----------------------|
| Futuro compuesto de subjuntivo.     |                      |
| juntivo                             | )                    |

### Formas nominales

| Infinitivo | haber de amar.    |
|------------|-------------------|
| Gerundio   | habiendo de amar. |

### ARTÍCULO IV

### CONJUGACIÓN DE LOS VERBOS IRREGULARES

- 205. Reglas generales. 1.ª Una forma verbal no puede considerarse irregular, cuando en virtud de las leves fonéticas, y para corregir las deficiencias de nuestro alfabeto, haya necesidad de alterar su ortografía, quedando el mismo sonido; por ejemplo, pegué y pequé no son irregulares, aunque se hayan cambiado las letras radicales de su infinitivo pegar, pecar, para adaptarlas á la pronunciación primitiva.
- 2.ª La i latina, convertida en y griega entre dos vocales, no constituye irregularidad. Así como de partir se forma el imperfecto de subjuntivo part-iera, de construir debía formarse constru-iera; pero es un hecho constante de nuestra fonética que la i latina entre dos vocales hiere á la siguiente, convirtiéndose en y; por donde tal hecho, que entra en los procedimientos normales de nuestra lengua, no debe mirarse como una irregularidad.
- $3.^{a}$  Como las consonantes modificadas ll,  $\tilde{n}$  llevan implícita una i, repugna al genio de nuestra lengua que formen sílaba con otra i átona; por eso, cuando los sufijos



personales llevan una i átona que tiene que encontrarse con ll ó  $\tilde{n}$ , se suprime, sin que este fenómeno pueda considerarse como una irregularidad, antes como una tendencia á otra ley más general y constante: se dirá, pues, bulli, bulliste, mas no bullió, sino bulló; plani, planiste, planó.

4.ª Los verbos compuestos siguen por lo general las irregularidades de los simples correspondientes.

En la exposición de los verbos irregulares, hemos de seguir las teorías y el sistema del ilustre venezolano D. Andrés Bello, quien, como observa muy justamente su admirador Fidel Suárez, ha reducido á leyes matemáticas las anomalías del verbo castellano.

Entiéndase bien que si adoptamos su clasificación y sus luminosas observaciones, no por eso hemos de renunciar á los progresos que desde Bello acá han hecho los estudios lingüísticos, aprovechándonos además de la paciente y esmerada labor de la Real Academia Española, así como de los eruditísimos trabajos del Sr. Lanchetas, que ha levantado un monumento imperecedero con su Morfología del verbo castellano.

206. Afinidades de formas verbales. — Como quiera que al unirse el tema verbal con los sufijos temporales, aquél tiene que adaptarse para constituir el todo orgánico, resulta que cuando los sufijos tienen algo de común, ó cuando en el tema obran las mismas causas, se originan idénticos fenómenos, dando lugar á formas afines. Estas formas que guardan cierto parentesco, por decirlo así, se reducen á familias.

### Primera familia (guturización).

207. Se caracteriza por introducir una gutural entre la radical y las terminaciones o, a, ó por cambiar la gutural fuerte en suave en los mismos casos. Es privativa de

la 2.ª y 3.ª conjugación, y comprende siele formas, que son:

Presente de indicativo, 1.ª persona, vengo.

Presente de subjuntivo, todas, venga, vengas, venga, vengamos, vengáis, vengan.

Ya dijimos (47) algo de este refuerzo gutural respecto de los verbos venio, teneo—tenio y salio. Más difícil de explicar es por qué viene también este refuerzo en crez-c-o, conduz-c-o, trai-g-o, cai-g-o y otros análogos. En hago y digo, la g no es refuerzo, antes debilitación de la fuerte c.

### Segunda familia (diptongación).

208. Se caracteriza por diptongar la sílaba acentuada (49), dentro de la radical. Este fenómeno puede verificarse en verbos de las tres conjugaciones, y en las *nueve* formas siguientes:

|           | INDICATIVO        | IMPERATIVO | <b>S</b> UBJUNTI <b>V</b> O |
|-----------|-------------------|------------|-----------------------------|
|           | P                 | resente.   | •,                          |
| Singular. | 2.a vuelas        | vuela (tú) | vueles.                     |
| Plural.   | • • • • • • • • • |            |                             |

En virtud de esta ley, la vocal tónica se disuelve bajo el peso del acento, cambiándose  $\delta$  en ue,  $\dot{e}$  en ie y algunas veces  $\dot{i}$  en ie (siento),  $\dot{u}$  en ue (juego).

Parece á primera vista que siempre que las antedichas vocales se encuentren acentuadas en cualquier verbo, debería repetirse el mismo fenómeno, y sin embargo no es así: ofendo, por ejemplo, no diptonga, al paso que defiendo, su congénere, entra en la ley.



Hay ciertas letras concurrentes que favorecen la diptongación, tales como, 1.º la r que sigue á la e ó á la o, como herir, hiero, almorzar, almuerzo; 2.º la n seguida de dentales mentir, contar; 3.º la s, confesar, manifestar, acostar, tostar; 4.º la l después de o, oler, volar, colar.

## Tercera familia (alternativa de vocales).

209. Se caracteriza por cambiar la vocal intermedia de la radical en su extrema correspondiente (e en i, o en u) á fin de que no se encuentren nunca dos sonoras (43). Es privativa de la 3.ª conjugación, y abraza las treinta y dos formas siguientes:

Presente de indicativo, las tres de singular y 3.ª de plural; pido, pides, pide, piden.

Presente de subjuntivo, las seis formas; pida, pidas, pida, pidamos, pidáis, pidan.

Presente de imperativo, el singular; pide (tú).

Pretérito simple, la 3.ª de singular y la 3.ª de plural; pidió, pidieron.

Imperfecto de subjuntivo, las doce formas; pidiera y pidiese, etc.

Futuro de subjuntivo, todas; pidiere, pidieres, pidiere, etc.

Gerundio, pidiendo.

Como se ve, es la familia más numerosa. La mayor parte de los verbos que admiten esta alternativa fonética ya tuvieron i en la radical latina, concipio, rideo, dicis, eligo, cingo (ciño), y al par que la ley fonética citada, puede decirse que hay un fenómeno de herencia.

Nótese que la e de la radical se conserva siempre que sigue una i acentuada, como pedimos, pedi, pedido.

## Cuarta familia (Y eufónica).

210. Esta familia se caracteriza por llevar una y entre la radical y la terminación, con objeto de facilitar la unión de la vocal u con las sonoras a, e, o. Es privativa de los verbos de la 3.ª conjugación terminados en uir y de alguno que otro. Abraza las once formas siguientes:

INDICATIVO

IMPERATIVO

**SUBJUNTIVO** 

#### Presente.

| Sing.   | 1.ª      | constru-y-o                             | constru-y-a    |
|---------|----------|-----------------------------------------|----------------|
| *       | 2.8      | constru-y-es. constru-y-e (tú)          | constru-y-as   |
| *       | 3.ª      | constru-y-e                             | constru-y-a    |
| Plural. | 1.a      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | constru-y-amos |
| *       | $2.^{a}$ |                                         | constru-y-áis  |
| >       | 3.ª      | constru-y-en                            | constru-y-an   |

Aunque la paladial y se encuentre en otras formas, no por eso hay que creer que sea eufónica, sino la i del sufijo aconsonantada; por ejemplo: constru-yendo es la forma normal de constru-iendo.

# Quinta familia (pretérito llano).

211. Se caracteriza por hacer la 1.ª y la 3.ª persona de singular del pretérito llanas en vez de agudas, que es lo regular. Comprende las veinticuatro formas que según hemos dicho (194), se derivan de la radical especial del pretérito simple. Tomando por ejemplo á decir, serán:

Perfecto simple: dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron.

IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO: dijera, dijeras, dijera, di-

jéramos, dijerais, dijeran; dijese, dijeses, dijese, dijesemos, dijeseis, dijesen.

Futuro de subjuntivo: dijere, dijeres, dijere, dijere-mos, dijereis, dijeren.

En rigor estos pretéritos son, si atendemos á su origen, los únicos que se han formado de una manera regular, esto es. tomándolos directamente del latín y acomodándolos á la fonética castellana. El pretérito amavi latino tuvo que pasar por las formas amai, amei, para llegar á amé; por el contrario, dije es el mismo dixi, hasta con el mismo acento, como traje es el traxi.

Respecto de los pretéritos pude de potui, puse de posui, hice de feci, vine de veni, supe de sapui, y hube de habui, se explican por una metátesis que les obligó á pasar por pouse, hoube, soupe, etcétera; pose, hobe, sope, etc.

Et sopo do entraron la foz et la montanna (Berc.).

Primeramientre sopiera... paguen egualmientre (F. Juzgo).

Aunque ella oviesse estado mugier dotro (F. Juzgo.)

Regla ortográfica. — Se escribirá con j y no con g toda gutural fuerte que entre en esta familia. Esto se funda en que la gutural no es más que transformación de una x radical. Por ejemplo, traje, dije, conduje.

# Sexta familia (de los futuros).

212. La llamamos de los futuros porque realmente el condicional es un futuro en tiempo pasado.

Se caracteriza en que aparece en ella mutilado el infinitivo que debiera aparecer integro en sus doce formas.

Futuro de indicativo: diré, dirás, dirá, diremos, diréis, dirán.

Condicional simple: diría, dirías, diría, diríamos, diríais, dirían.

Historia. — Al tener que alargarse estos temas mediante el infinitivo integro y el auxiliar haber, fué necesario restablecer el equilibrio fonético y se recurrió instintivamente al medio de acortar la radical, primero con grandes asperezas: venré, tenré.

después suavizándolas por la metátesis verné, terné, y por último introduciendo letras de enlace, vendré, tendré. Es casi seguro que aún no ha terminado el proceso fonético de esta familia, pues no hay razón para decir valdré, saldré y no doldré como quiere el instinto popular.

#### ARTÍCULO V

#### CLASIFICACIÓN DE LOS VERBOS IRREGULARES

El no ajustarse á un criterio fijo y racional al clasificar los verbos irregulares, ha sido causa de que en este punto más que en ningún otro exista una verdadera anarquía entre nuestros gramáticos. Algunos han prescindido por completo de todo conato de clasificación y los han estudiado aisladamente, creyendo que el resultado práctico es el mismo, ya que la clase á que el verbo pertenezca influye poco ó nada en el conocimiento de sus irregularidades.

No estamos conformes con esta apreciación. Si el método y el orden han de servir para algo, esta clasificación debe hacerse de tal modo que, al incluir un verbo en una clase, queden determinados los caracteres que le distinguen.

Para ello lo preferible es agruparlos, en vista de sus dificultades, de menor á mayor, empezando por los que tienen menos irregularidades y acabando por los más anómalos. Este fué el criterio de Bello con el cual logró maravillosos resultados.

213. Los verbos irregulares se clasificarán, por el número de grupos de irregularidades que entran en ellos, en trece clases, de las cuales las 5 primeras comprenden una sola familia, las 4 siguientes dos familias, la 10.º y 11.º clases tres familias, y las 2 últimas cuatro familias.

# Primera clase de verbos irregulares.

214. Lo son únicamente en la primera familia, y abraza los verbos terminados en acer, menos placer, ecer menos mecer, ocer menos cocer. Su irregularidad consiste en

introducir la gutural fuerte c entre el radical (mejor dicho, raíz) y la terminación. Sirva de ejemplo crecer.

#### INDICATIVO

SUBJUNTIVO

#### Presente.

| Singular. | 1.ª | crez-c-o | Singular.     | 1.ª      | crez-c-a    |
|-----------|-----|----------|---------------|----------|-------------|
| ,         |     |          | <b>&gt;</b>   | $2.^{a}$ | crez-c-as   |
|           |     |          | *             | 3.ª      | crez-c-a .  |
|           |     |          | Plural.       | 1.a      | crez-c-amos |
|           |     |          | · <b>&gt;</b> | 2.ª      | crez-c-áis  |
|           |     |          | >             | 3.ª      | crez-c-an   |

Placer, es de otra clase porque incluye irregularidades de otras familias.

Cocer pertenece á la 2.º clase, de la diptongación (cuezo, cueces).

Mecer es hoy regular, por más que en algún tiempo se dijera mezco.

Historia. — Muchos de estos verbos nacen de incoativos latinos floresco, nascor, cognosco, cresco; otros se han formado por analogía como merezco de mereor, carezco de careo.

Donde quiera que la c de la radical se hace fuerte por encuentro con a ú o, es donde se verifica el fenómeno de la guturización.

Son de esta clase, entre otros:

Abastecer, abastezco.
Aborrecer, aborrezco.
Acaecer, acaezca.
Acrecer, acrezco.
Adormecer, adormezco.
Agradecer, agradezco.
Amanecer, amanezco.
Anochecer, anochezco.
Aparecer, aparezco.
Apetecer, apetezco.
Blanquecer, blanquezco.

Carecer, carezco.
Clarecer, clarezco.
Compadecer, compadezco.
Comparecer, comparezco.
Complacer, complazco.
Convalecer, convalezco.
Crecer, crezco.
Decrecer, decrezco.
Desadormecer, desadormezco.
Desagradecer, desagradezco.
Desaparecer, desaparezco.

Desacaecer, desacaezco. Desconocer, desconozeo. Desempobrecer, desempobresco Desencarecer, desencarezco. Desenfurecerse, desenfurezco. Desfallecer, desfallezco. Desfavorecer, desfavorezco. Desguarnecer, desguarnezco. Desmerecer, desmerezco. Desobedecer, desobedezco. Desaparecer, desaparezco. Desplacer, desplazeo. Desvanecer, desvanezco. Embastecer, embastezco. Embellecer, embellezco. Emblanquecer, emblanquezco. Embravecer, embravezco. Embrutecer, embrutezco. Empequeñecer, empequeñezco Empobrecer, empobrezco. Enaltecer, enaltezco. Enardecer, enardezco. Encallecer, encallezco. Encanecer, encanezco. Encarecer, encarezco. Encrudecer, encrudezco. Endurecer, endurezco. Enfurecer, enfurezco. Enflaquecer, enflaquezco. Engrandecer, engrandezeo. Endentecer, endentezco. Enloquecer, enloquezco. Enmohecer, enmohezco. Enmollecer, enmollezco. Enmudecer, enmudezco. Ennegrecer, ennegrezco. Ennoblecer, ennoblezco. Enorgullecer, enorgullezco. Enrarecer, enrarezco. Enriquecer, enriquezco. Enrojecer, enrojezco. Enronquecer, enronquezco. Ensoberbecer, ensoberbezco.

Ensordecer, ensordezeo. Enternecer, enternezco. Entontecer, entontezco. Entristecer, entristezco. Entumecer, entumezco. Envanecer, envanezco. Envejecer, envejezco. Enverdecer, enverdezco. Envilecer, envilezco. Escarnecer, escarnezco. Esclarecer, esclarezco. Establecer, establezco. Estremecer, estremezco. Fallecer, fallezco. Favorecer, favorezco. Florecer, florezco. Fortalecer, fortalezco. Guarecer, guarezco. Guarnecer, guarnezco. Humedecer, humedezco. Languidecer, languidezco. Merecer, merezco. Obedecer, obedezco. Oscurecer, oscurezco. Ofrecer, ofrezco. Padecer, padezco. Palidecer, palidezco. Parecer, parezco. Perecer, perezco. Permanecer, permanezco. Pertenecer, pertenezco. Preconocer, preconozco. Prevalecer, prevalezco. Reaparecer, reaparezco. Reblandecer, reblandezco. Reconocer, reconozco. Recrecer, recrezco. Recrudecer, recrudezco. Reflorecer, reflorezco. Rejuvenecer, rejuvenezco. Remanecer, remanezco. Renacer, renazco. Respiandecer, resplandezco.

The state of the s

Revejecer, revejezco. Reverdecer, reverdezco. Robustecer, robustezco. Yacer, yazco.

También son de esta clase los verbos caer, caigo; lucir, luzco; y asir, asgo, con sus compuestos recaer, decaer, relucir, deslucir, desasir.

# Segunda clase de verbos irregulares.

215. Comprende los verbos que únicamente tienen las irregularidades de la segunda familia, diptongando la e tónica en ie, la ó en ue, la i en ie, y el verbo jugar que diptonga la u en ue.

#### E en ie

Pienso, as, a, an. Piense, es, e, en. Piensa (tú).

#### O en ue

Muevo, es, e, en. Mueva, as, a, an. Mueve (tú).

#### I en le

Adquiero, es, e, en. Adquiera, as, a, an. Adquiere (tú).

#### U en ue

Juego, as, a, an. Juegue, es, e, en. Juega (tú).

Cambian la e en ie.

# De la primera conjugación.

Acertar, acierto.
Acrecentar, acreciento.
Adestrar, adiestro.
Alentar, aliento.
Aliquebrar, aliquiebro.
Apacentar, apaciento.
Apretar, aprieto.
Arrendar, arriendo.

Asentar, asiento.
Aserrar, asierro.
Asosegar, asosiego.
Aventar, aviento.
Calentar, caliento.
Cegar, ciego.
Cerrar, cierro.
Cimentar, cimiento.

Comenzar, comienzo. Confesar, confleso. Concertar, concierto. Denegar, deniego. Bentar, diento. Derrengar, derriengo. Desacertar, desacierto. Desalentar, desaliento. Desapretar, desaprieto. Desarrendar, desarriendo. Desatentar, desatiento. Desasentar, desasiento. Desconcertar, desconcierto. Desdentar, desdiento. Desempedrar, desempiedro. Desencerrar, desencierro. Desenterrar, desentierro. Desgobernar, desgobierno. Deshelar, deshielo. Desherbar, deshierbo. Desenmembrar, desenmiembro. Desnevar, desnievo. Despertar, despierto. Desplegar, despliego. Desterrar, destierro. Empedrar, empiedro. Empezar, empiezo. Encerrar, encierro. Encomendar, encomiendo. Enhestar, enhiesto. Enlenzar, enlienzo. Enmendar, enmiendo. Ensangrentar, ensangriento. Enterrar, entierro. Escarmentar, escarmiento. Estregar, estriego. Fregar, friego.

Gobernar, gobierno.

Helar, hielo. Herrar, hierro. Incensar, incienso. Infernar, inflerno. Invernar, invierno. Manifestar, maniflesto. Mentar, miento. Negar, niego. Pensar, pienso. Plegar, pliego. Quebrar, quiebro. Recalentar, recaliente. Recomendar, recomiendo. Refregar, refriego. Regar, riego. Remendar, remiendo. Renegar, reniego. Replegar, repliego. Requebrar, requiebro. Resegar, resiego. Resquebrar, resquiebro. Restregar, restriego. Retemblar, retiemblo. Reventar, reviento. Salpimentar, salpimiento. Sarmentar, sarmiento. Segar, siego. Sembrar, siembro. Sentar, siento. Serrar, sierro. Sosegar, sosiego. Soterrar, sotierro. Subarrendar, subarriendo. Temblar, tiemblo. Tentar, tiento. Trasegar, trasiego. Tropezar, tropiezo. Ventar, viento.

## De la segunda conjugación.

Ascender, asciendo.
Atender, atiendo.
Cerner, cierno.
Condescender, condesciendo.
Contender, contiendo.
Defender, defiendo.
Desatender, desatiendo.
Descender, desciendo.
Desentenderse, me desentiendo.
Distender, distiendo.
Encender, enciendo.

Entender, entiendo.
Extender, extiendo.
Heder, hiedo.
Hender, hiendo.
Perder, pierdo.
Sobrentender, sobrentiendo.
Subtender, subtiendo.
Tender, tiendo.
Trascender, trasciendo.
Verter, vierto.

#### OBSERVACIONES SOBRE ALGUNOS VERBOS

Aterrar, infundir pavor, es regular, se aterra. — Aterrar, echar por tierra una cosa es irregular:

Que los antiguos robles ciento á ciento Y los pinos altísimos *atierra* (Garcilaso).

Atestar en la acepción de henchir una cosa, es irregular.— Atestar, prestar testimonio, es irregular.

Errar diptonga en ie, pero la i hiere á la vocal siguiente y se cambia en y — yerro, yerras...

Plegar, desplegar y replegar son irregulares, pero hay quien los hace regulares:

El aprieto aguijonea la voluntad, y ésta desplega, por decirlo así, toda la plenitud de su poder (Balmes, Criterio).

Compuestos. — Pensar es irregular, pero no sus compuestos compensar y recompensar; anegar que parece compuesto de negar es completamente regular; contentar, intentar, atentar, aparentemente compuestos de tentar, no diptongan.

Cambian la o en ue:

## De la primera conjugación.

Acordar, acuerdo. Acostar, acuesto. Agorar, agüero. Almorzar, almuerzo. Amoblar, amueblo. Amolar, amuelo. Apostar, apuesto. Aprobar, apruebo. Asolar, asuelo. Asonar, asueno. Avergonzar, avergüenzo. Colar, cuelo. Colgar, cuelgo. Comprobar, compruebo. Concordar, concuerdo. Consolar, consuelo. Consonar, consueno. Contar, cuento. Costar, cuesto. Degollar, degüello. Demostrar, demuestro. Denostar, denuesto. Derrocar, derrueco. Desacordar, desacuerdo. Desaforar, desafuero. Desaprobar, desapruebo. Descolgar, descuelgo. Descollar, descuello. Desconsolar, desconsuelo. Descontar, descuento. Descornar, descuerno. Desencordar, desencuerdo. Desengrosar, desengrueso. Desflocar, desflueco. Desolar, desuelo. Desollar, desuello. Desosar, deshueso. Despoblar, despueblo.

Desvergonzar, desvergüenzo. Discordar, discuerdo. Disonar, disueno. Enclocar, enclueco. Encontrar, encuentro. Encordar, encuerdo. Encovar, encuevo. Engrosar, engrueso. Emporcar, empuerco. Ensalmorar, ensalmuero. Ensoñar, ensueño. Entortar, entuerto. Esforzar, esfuerzo. Follar, fuello. Forzar, fuerzo. Holgar, huelgo. Hollar, huello. Moblar, mueblo. Mostrar, muestro. Poblar, pueblo. Probar, pruebo. Recolar, recuelo. Recontar, recuento. Recordar, recuerdo. Reforzar, refuerzo. Regoldar, regüeldo. Renovar, renuevo. Repoblar, repueblo. Reprobar, repruebo. Resollar, resuello. Resonar, resueno. Retostar, retuesto. Retronar, retrueno. Revolcar, revuelco. Rodar, ruedo. Rogar, ruego. Solar, suelo. Soldar, sueldo.

Soltar, suelto.
Sonar, sueno.
Soñar, sueño.
Tostar, tuesto.
Trascordarse, me trascuerdo.
Trastrocar, trastrueco.

Transvolar, transvuelo.
Trocar, trueco.
Tronar, trueno.
Volar, vuelo.
Volcar, vuelco.

## De la segunda conjugación.

Absolver, absuelvo.
Cocer, cuezo.
Condoler, conduelo.
Conmover, conmuevo.
Demoler, demuelo.
Desenvolver, desenvuelvo.
Destorcer, destuerzo.
Devolver, devuelvo.
Disolver, disuelvo.
Doler, duelo.
Envolver, envuelvo.
Escocer, escuezo.
Llover, llueve.
Moler, muele.
Morder, muerdo.

Mover, muevo.
Oler, huelo.
Poder, puedo.
Promover, promuevo.
Recocer, recuezo.
Remoler, remuelo.
Remorder, remuevo.
Resolver, remuevo.
Resolver, resuelvo.
Retorcer, retuerzo.
Revolver, revuelvo.
Soler, suelo.
Torcer, tuerzo.
Volver, vuelvo.

#### OBSERVACIONES SOBRE ALGUNOS VERBOS

Aforar sólo es irregular en el sentido de dar fueros á una población.

Apostar, cuando significa colocar tropas, es regular.

Colar es irregular, pero descolar y encolar (de cola) son regulares.

Rogar es irregular, pero sus compuestos derogar, irrogar, prorrogar, son regulares.

Destronar, entronar, compuestos de trono, son regulares.

Como se ve, esta clase, en sus dos grupos anteriores, es la más numerosa de todas las irregulares. Y es que el diptongar la  $\acute{e}$  tónica y la  $\acute{o}$  fué un procedimiento tan frecuente en los ver-

bos como en los sustantivos, lo que puede comprobarse observando que cada uno de estos verbos guarda relación con algún
sustantivo que experimenta el mismo cambio. Cuando, pues, se
dude si un verbo tiene ó no esta especie de anomalía, procúrese
recordar si existe algún sustantivo con el mismo radical que la
lleve, y en caso afirmativo, casi puede asegurarse la irregularidad del verbo. Desde el momento en que existen los sustantivos
suelo, trueno, mueble, nieve, podemos estar ciertos que los verbos
asolar (tirar al suelo), tronar, amoblar y nevar, diptongarán
también las vocales análogas.

Historia. — Desde el principio de la lengua hubo esta tendencia á disolver la vocal tónica, y en tal grado que solía hacerse en muchos verbos completamente regulares en el día:

Aquella justicia vience los enemigos, la que defiende el príncipe (F. Juzgo).

Sueltan las riendas é pienssan de aguijar (P. del Cid).

## Tercera clase de verbos irregulares.

216. Son de esta clase los verbos que no llevan más irregularidades que las de la tercera familia, que como hemos dicho oportunamente, abraza treinta y dos formas. Explicado en su lugar cuales sean éstas, y en qué consiste la alternativa vocálica, para no repetirnos, nos contentaremos con recomendar al lector que eche un vistazo al verbo pedir que allí pusimos como modelo y que aplique sus anomalías á los de la siguiente lista.

#### Mudan la e en i en la tercera familia:

Ceñir, ciño.
Colegir, colijo.
Competir, compito.
Concebir, concibo.
Conseguir, consigo.
Constreñir, constriño.
Corregir, corrijo.
Derretir, derrito.

Desceñir, desciño.
Desleir, deslío.
Despedir, despido.
Desteñir, destiño.
Elegir, elijo.
Embestir, embisto.
Engreir, engrío.
Estreñir, estriño.

Digitized by Google

Expedir, expido.
Freir, frío.
Gemir, gimo.
Henchir, hincho.
Impedir, impido.
Investir, invisto.
Medir, mido.
Pedir, pido.
Perseguir, persigo.
Proseguir, prosigo.
Reelegir, reelijo.
Refreir, refrío.
Regir, rijo.
Rehenchir, rehincho.

Reir, río.
Rendir, rindo.
Reñir, riño.
Repetir, repito.
Reteñir, retiño.
Revestir, revisto.
Seguir, sigo.
Servir, sirvo.
Sofreir, sofrío.
Sonreir, sonrío.
Subseguir, subsigo.
Teñir, tiño.
Vestir, visto.

Respecto de los verbos reir, freir, desleir, engreir y otros, debe observarse que hoy hacen en el pretérito y en las formas afines del subjuntivo rió, riera, riese y no riyó, riyera, riyese; frió, friera, friese y no friyó, friyera, friyese. Sin embargo, las últimas formas se acercan más á la regularidad fonética y quizá por esto las prefiere el vulgo.

Podrir y repodrir pertenecen también á esta clase, verificándose la alternativa de o en u, en las 32 formas de la tercera familia. La Academia quiere, no obstante, que se adopte como normal la raíz pudr. y así resultaría un verbo irregular que no cabría dentro de ninguna de nuestras clases.

# Cuarta clase de verbos irregulares.

217. Entran en ella los verbos que tienen las irregularidades únicas de la cuarta familia, que como ya sabemos
comprende once formas y se caracteriza por la inserción
de una y entre el radical y la terminación. Pertenecen á
esta clase los verbos en uir, que van en la siguiente
lista

Argüir, arguyo. Atribuir, atribuyo. Circuir, circuyo. Concluir, concluyo. Confluir, confluyo. Constituir, constituyo. Construir, construyo. Contribuir, contribuyo. Derruir, derruyo. Desobstruir, desobstruyo. Destituir, destituyo. Destruir, destruyo. Diluir, diluyo. Disminuir, disminuyo. Distribuir, distribuyo. Estatuir, estatuyo. Excluir, excluyo.

Fluir, fluyo. Huir, huyo. Imbuir, imbuyo. Incluir, incluyo. Influir, influyo. Instituir, instituyo. Instruir, instruyo. Obstruir, obstruyo. Prostituir, prostituyo. Recluir, recluyo. Reconstruir, reconstruyo. Redargüir, redarguyo. Refluir, refluyo. Rehuir, rehuyo. Restituir, restituyo. Retribuir, retribuyo. Sustituir, sustituyo.

Inmiscuir, según la Academia, no es irregular.

## Quinta clase de verbos irregulares.

218. En ella no hay más verbos que andar y desandar, por ser los únicos que tienen las solas irregularidades de la quinta familia en sus veinte y cuatro formas. Tales son:

| Pretérito       | simple.     | Pretérito imperfecto de subjuntivo. |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| Singular.       | anduve      | anduviera y anduviese               |
| >               | anduviste   | anduvieras y anduvieses             |
| · <b>&gt;</b> . | anduvo      | anduviera y anduviese               |
| Plural.         | anduvimos   | anduviéramos y anduviésemos         |
| *               | anduvisteis | anduvierais y anduvieseis           |
| >               | anduvieron  | anduvieran y anduviesen.            |
|                 |             |                                     |

## Futuro de subjuntivo.

| Singular.   | anduviere  | Plural. | anduviéremos |
|-------------|------------|---------|--------------|
| » ( .       | anduvieres | * *     | anduviereis  |
| <b>»</b> ', | anduviere  | >       | anduvieren.  |

Historia. — Sobre la procedencia de estas formas anómalas, así como sobre su desenvolvimiento histórico, andan divididas las opiniones de todos los gramáticos romanistas. Parece, sin embargo, indudable, resumiendo las opiniones más autorizadas (V. Meyer Lübke, Grammaire des langues romanes, § 298) que á semejanza de steti y dedi pretéritos de stare, dare se formó el primitivo andedi del cual, que sepamos, no quedó huella alguna en nuestro idioma, pero sí de sus transformaciones inmediatas andide, andido, andidieron:

Quatro annos andido pastor con su ganado (Berceo).

De aquí á las formas andude, andudo y á las definitivas anduve, anduvo, no hay más que los pasos naturales en el procesolingüístico.

Lo que no tiene fundamento alguno, al menos en la parte histórica, es la creencia de que anduve, estuve, se hayan formado por la soñada contracción de andar hube, estar hube.

## Sexta clase de verbos irregulares.

219. Los verbos de esta clase combinan dos familias de irregularidades, la primera con la cuarta, si bien las formas que hayan tomado las anomalías de la primera, no toman ya las de la cuarta. Son los verbos oir y desoir. Sus dos radicales anómalos son: a) oig- para la primera; b) oy-, para la cuarta, que expondremos en el siguiente paradigma:

|           | INDICATIVO                                  | IMPERATIVO        | SUBJUNTIVO                |
|-----------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
|           | Pre                                         | sente.            |                           |
| Singular. | 1.a oigo (a)<br>2.a oyes (b)<br>3.a oye (b) | oye (tú) (b).     | oigas (a)                 |
| Plural.   | 1. <sup>a</sup>                             | • • • • • • • • • | oigamos (a)<br>oigáis (a) |

Este verbo es continuador del latino andire, cuyo radical se ve en muchas palabras castellanas de origen erudito (auditorio, audiencia, audición). El diptongo au se contrajo normalmente en o, desaparece después la d intermedia, y entonces la i entre dos vocales tiene que aconsonantarse en y. Por tal razón, el verbo oir fué hasta muy entrado el siglo XVII irregular de la cuarta clase, oyo, oyes, oya, oyas en vez de oio, oia;

El miedo que tienes te hace que no veas ni oyas á derechas (Cervantes), sin que desde mucho antes dejaran de usarse las actuales formas. La primera transformación dejó muchas huellas:

Nin quiero que la digas nin la quiero odir (Berceo).

## Séptima clase de verbos irregulares.

220. Estos verbos combinan las anomalías de dos familias, la primera y la quinta, sin que sus formas lleguen á encontrarse, reuniendo por ende 31 irregularidades. Pertenecen á ella los acabados en ducir, con los verbos traer y placer. Los acabados en ducir, como producir, conducir, inducir, aducir, traducir, etc., tienen dos radicales anómalos a) duzc; b) duj. Véase un modelo:

Conducir.—Radical de la 1.ª conduzc; de la 5.ª conduj.

# 1.ª familia.

INDICATIVO

|           |              | 33-33-13-13 |
|-----------|--------------|-------------|
|           | Presente.    |             |
| Singular. | 1.ª conduzco | conduzca    |
| >         | 2.a          | conduzcas   |
| . >       | 3.ª          | conduzca    |
| Plural.   | 1.ª          | conduzcamos |
| *         | 2.ª          | conduzcáis  |
| >         | 3.ª          | conduzcan.  |

SUBJUNTIVO

| Pretér            | ito simple.   | Imperfecto de subjuntivo.   |  |
|-------------------|---------------|-----------------------------|--|
| Singular. conduje |               | condujera y condujese       |  |
| *                 | condujiste    | condujeras y condujeses     |  |
| . ,               | condujo       | condujera y condujese       |  |
| Plural.           | condujimos    | condujéramos y condujésemos |  |
| *                 | condujisteis. | condujerais y condujeseis   |  |
| , <b>»</b>        | condujeron.   | condujeran y condujesen.    |  |

#### Futuro de subjuntivo.

| Singular. | conduj <b>er</b> e | Plural. | condujéremos |
|-----------|--------------------|---------|--------------|
| *         | condujeres         | *       | condujereis  |
| >         | condujere          | *       | condujeren.  |

El verbo placer se conjuga hoy como de esta clase con las raíces definitivas plaze. y plugu-e.

Traer, tiene los radicales traig. para la 1.ª familia, traj. para la 5.ª

Placer es uno de los verbos irregulares que más vicisitudes ha sufrido en su vida histórica. En el presente de indicativo se ha dicho plazgo y plazco; en el subjuntivo plegue, plega; en el pretérito simple y sus derivados plugo, pluguiera, que parece lo más corriente, y placi, plació, placiera, etc., que sería lo normal.

La Real Academia que aduce multitud de ejemplos para comprobar estos usos, propone con suficiente autoridad para ello, que los tiempos de la 5.ª familia se conjuguen de una manera regular, y en tal caso el verbo placer quedaría entre los de la 1.ª clase. Nos parece bien, tanto más cuanto que así conjugamos complacer y desplacer que no tienen más radical irregular que complaze, desplaze.

Aunque antiguamente se dijo en la 6.ª familia plazré, plazrá, plazría, hoy han caído en desuso y se conjugan placeré, placerás, placería.

# Octava clase de verbos irregulares.

221. Combinanse en ella las anomalías de la 1.ª y 6.ª familias. No hay más que dos verbos de esta clase que son salir y valer, debiendo tener presente que ambos apocopan el singular del imperativo. Pondremos el modelo del verbo salir.

# 1.ª familia, radical salg.

| INDICATIVO |     |                                         | SUBJUNTIVO |
|------------|-----|-----------------------------------------|------------|
|            |     | Presente                                |            |
| Singular.  | 1.ª | salgo                                   | salga      |
| *          | 2.ª |                                         | salgas     |
| >          | 3.ª | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | salga      |
| Plural.    | 1.ª |                                         | salgamos   |
| >          | 2.ª |                                         | salgáis    |
| •          | 3.ª | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | salgan.    |
|            |     |                                         |            |

# 6.ª familia, radical saldr.

| Futuro    | de indicativo. | Condicional simple, |                           |  |
|-----------|----------------|---------------------|---------------------------|--|
| Singular. | saldré         | Singular.           | saldría                   |  |
| >         | saldrás        | >                   | <b>s</b> ald <b>ría</b> s |  |
| *         | saldrá         | *                   | saldría                   |  |
| Plural.   | saldremos      | Plural.             | saldríamos                |  |
| <b>»</b>  | saldréis       |                     | <b>saldríai</b> s         |  |
|           | saldrán.       | *                   | saldrían.                 |  |

Imperativo, - sal en vez de sale.

Valer se conjuga de una manera semejante á salir,

salvo que el imperativo completo vale es más usado que la apócope val.

Historia — En vez de salgo, valgo, se usaron antiguamente con más frecuencia salo, valo, y la última forma hasta bien entrado el siglo XVI. Aún en Cervantes se ve con mucha frecuencia en ¡Válame Dios! y otras.

La g de salgo se explica por la guturización de (salio) la i primordial, y en cuanto á la de valgo por analogía, pues valeo perdió pronto la e.

Saldré, valdré, formas fonéticas de salré, valré, como dijimos en su lugar, son antiquísimas en el idioma, viéndose ya en el Poema del Cid y en Berceo, cuyo es el ejemplo siguiente:

> Bien valdrá, según creo, un vaso de bon vino. Valan tan bien como las primeras (Fuero Real).

## Novena clase de verbos irregulares.

222. Entran en esta clase todos los verbos en que concurren las irregularidades de la 2.ª familia (diptongación) con las de la 3.ª (alternativa vocálica). Las *nueve* formas de la 2.ª excluyen naturalmente sus respectivas de la 3.ª, como en seguida veremos.

Comprende dos grupos: 1.º los que llevan e en el radical; 2.º los que llevan o. Como modelo del primer grupo presentaremos el verbo sentir.

2.ª familia, radical sient (a) — 3.ª sint (b)

|           | INDICATIVO       | IMPERATIVO                      | SUBJUNTIVO  |
|-----------|------------------|---------------------------------|-------------|
|           | Pr               | esente.                         |             |
| Singular. | 1.a siento (a)   | · · · · · · · · · · · · · · · · | sienta (a)  |
| *         | 2.a sientes (a). | siente (tú) (a)                 | sientas (a) |
| *         | 3.a siente (a)   | • • • • • • • • • •             | sienta (a)  |

| Plural. 1. <sup>a</sup> sintamos (b)  2. <sup>a</sup> sintáis (b)  3. <sup>a</sup> sienten (a) . sientan (a).                |              |                                                                                                                                                                |                                                     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|
| Pretéi                                                                                                                       | rito simple. | Imperfecto                                                                                                                                                     | de subjuntive.                                      |  |  |
| Singular.       1.a.         2.a.          3.a sintió (b).          Plural.       1.a.         2.a.          3.asintieron(b) |              | sintiera y sintiese (b) sintieras y sintieses (b) sintiera y sintiese (b) sintieramos y sintiésemos (b) sintierais y sintieseis (b) sintieran y sintiesen (b). |                                                     |  |  |
|                                                                                                                              | Futuro de    | subjuntivo.                                                                                                                                                    |                                                     |  |  |
| Singular.                                                                                                                    | •            | Plural.  sintiendo (b).                                                                                                                                        | sintiéremos (b)<br>sintiereis (b)<br>sintieren (b). |  |  |
| Pertenecen á este grupo los siguientes:  Conferir, confiero, confirió                                                        |              |                                                                                                                                                                |                                                     |  |  |
| Convertir, convierto, convirtió                                                                                              |              |                                                                                                                                                                |                                                     |  |  |

| Sentir, siento, sintió          |               |
|---------------------------------|---------------|
| Asentir, asiento, asintió       | Sentir. v sus |
| Consentir, consiento, consintió |               |
| Presentir, presiento, presintió | compuestos.   |
| Resentir, resiento, resintió    |               |

Mentir, miento, mintió
Desmentir, desmiento, desmintió.
Arrepentirse, me arrepiento, se arrepintió.
Herir, hiero, hirió.
Adherir, adhiero, adhirió.
Hervir, hiervo, hirvió.
Zaherir, zahiero, zahirió.
Requerir, requiero, requirió.
Digerir, digiero, digirió.
Ingerir, ingiero, ingirió.
Sugerir, sugiero, sugirió.

Los que pertencen al segundo grupo son dormir y morir; se conjugan cambiando la o en ue ó en u en las mismas formas que sentir; v. gr.: duermo, duermes, durmió, durmamos, durmáis, etc.

Historia.—El verbo morir no procede del clásico mori, sino del vulgar morire. En un principio, al lado de las anómalas durm, mur, se encontraron los radicales regulares dorm y mor, para la 3.ª familia:

Morió como león fuerte (A. Onc.). En Almodonar dormieron E posieron y çenada (Berceo) (1).

De morre, morrea, irregularidades de la 6.ª familia, hay muchos ejemplos en la Edad Media.

# 10.ª clase de verbos irregulares.

223. En esta clase entran ya verbos que tienen tres familias de irregularidades, combinando la 1.ª familia, con

<sup>(1)</sup> Citados por el Sr. Lanchetas,

la 5.ª y la 6.ª Como éstas no tienen formas comunes, resulta que los verbos de tal clase reunen 43 irregularidades.

Son caber, saber, hacer, con sus compuestos, y poner con los suyos. Los radicales anómalos son:

| Caber, | 1.ª familia | quep., | 5.ª cup., | 6.ª cabr. |
|--------|-------------|--------|-----------|-----------|
| Saber, | *           | sep.,  | sup.,     | sabr.     |
| Hacer, | *           | hag.,  | hic.,     | har.      |
| Poner, | >           | pong., | pus.,     | pondr.    |

Para mayor claridad presentaremos el paradigma de las formas anómalas de caber:

# 1.ª familia, quep.

INDICATIVO

| Singular.   | 1. <sup>a</sup> | quepo                                          | quepa    |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------|----------|
| >           | 2.ª             | •                                              | quepas   |
| >           | $3.^{a}$        | •••••                                          | quepa    |
| Plural.     | 1.ª             | •••••                                          | quepamos |
| <b>&gt;</b> | 2.ª             | <b>. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •</b> | quepáis  |
| *           | 3.ª             | •••••                                          | quepan.  |

| cupe             | cupiera y cupiese       | cupiere    |
|------------------|-------------------------|------------|
| <b>c</b> upiste  | cupieras y cupieses     | cupieres   |
| cupo             | cupiera y cupiese       | cupiere    |
| cupimos          | cupiéramos y cupiésemos | cupiéremos |
| cupisteis        | cupierais y cupieseis   | cupiereis  |
| <b>c</b> upieron | cupieran y cupiesen     | cupieren.  |
|                  |                         |            |

SUBJUNTIVO

## 6.ª familia, cabr.

| UTURO DE INDICATIVO | CONDICIONAL SIMPLE |
|---------------------|--------------------|
| cabré               | cabría             |
| cabrás              | cabrías            |
| cabrá               | cabría             |
| cabremos            | cabríamos          |
| cabréis             | cabríais           |
| cabrán.             | cabrían.           |

Respecto de los verbos hacer y poner debe advertirse que en el imperativo singular sufren apócope, has, pon; como también la experimenta saber en la 1.ª persona de singular del presente de indicativo, sé por se-po.

Historia.—Quepa, sepa, no son otra cosa que la metátesis de sapiat, capiat, saipa, caipa. Al hablar de los pretéritos supe, cupe, apuntamos que eran debidos también á una metátesis, lo mismo que sucede con hice, fice por feci, que encontramos muy á menudo en los primeros monumentos de nuestra lengua:

Feciemos todos un tratado de las cosas de sancta Iglesia (F. Juzgo).

Ca si lo fecieren (Id.).

El verbo hacer, facere latino, pasó al castellano por el intermedio de facer, y así se explica la conjugación de su compuesto satisfacer, el cual tiene, mutatis mutandis, las mismas radicales que el simple satisfago, satisfice, satisficiera, satisfaré, etc.

El desenvolvimiento fonético de pondré debió de ser poneré, ponré, porré, porré, pondré, engendrando la 6.ª familia.

# 11.º clase de verbos irregulares.

224. Combinan también las anomalías de tres familias, 2.a, 5.a y 6.a, y como quiera que éstas no tienen formas

comunes, resultarán con 45 irregularidades. Son los verbos querer y poder: querer, radical de la 2.ª quier, de la 5.ª quis, de la 6.ª querr; poder, pued, pud, podr.

Sirva de modelo querer.

# 2.ª familia, quier.

| 11                                                  | DICATIVO                                | IMPERATIVO                              | SUBJUNTIVO                                                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                     | Pr                                      | esente.                                 |                                                               |
| 2.ª quiere 3.ª quiere                               | 9 <b>8</b> .                            | quiere (tú)                             | quieras                                                       |
| 2.ª                                                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | quieran.                                                      |
| •                                                   | 5.ª                                     | familia.                                | 1                                                             |
| PRETÉRITO SIMPLE                                    | IMPERFECTO                              | DE SUBJUNTIVO FUTU                      | RO DE SUBJUNTIVO                                              |
| quise quisiste quiso quisimos quisisteis quisieron. | quisiera y<br>quisiérame<br>quisierais  | y quisieses                             | quisiere quisieres quisiere quisiéremos quisiereis quisieren. |
|                                                     | 6•ª                                     | familia.                                | :                                                             |
| FUTURO DE INI                                       | PICATIVO                                | CONDICIONA                              | AL SIMPLE                                                     |
| querré<br>querrás<br>querrá                         |                                         | querría<br>querría<br>querría           | 8                                                             |
| querrem                                             | os                                      | querría                                 |                                                               |
| querréis<br>querrán                                 |                                         | querría<br>querría                      |                                                               |

El verbo poder tiene análogas irregularidades, á más del gerundio que hace pudiendo.

Poder no es continuador del clásico posse sino del vulgar potere. Pude es metátesis de potui, pouti, y ha sido siempre el radical de la 5.ª familia: sin embargo, se registran las formas podi, podió, podiesse, etc. En cuanto á querer sólo diremos que parece originarse de quærere, preguntar, y que querré es la forma regular con la síncopa de la e intermedia.

# 12.ª clase de verbos irregulares.

225. Combinan las irregularidades de cuatro familias, 1.ª, 2.ª, 5.ª y 6.ª La forman los verbos tener y venir con sus compuestos, contener, detener, retener, mantener, etcétera, convenir, provenir, intervenir, prevenir, etc. Sus radicales irregulares son:

*Iener*, para la 1.ª familia, *teng*; para la 2.ª, *tien*; para la 5.ª, *tuv*; para la 6.ª, *tendr*.

Venir, veng, vien, vin, vendr,

Como la 1.ª y la 2.ª familias tienen formas comunes, en ellas predominan los radicales teng y veng.

Véase el modelo de tener:

# 1. y 2. familias, teng (a), tien (b).

|          | INDICATIVO | IMPERATIVO                              | SUBJUNTIVO  |
|----------|------------|-----------------------------------------|-------------|
|          |            | Presente.                               | •           |
| 1.ª      | tengo (a)  |                                         | tenga (a)   |
| 2.ª      | tienes (b) | ten (peculiar)                          | tengas (a)  |
| 3.ª      | tiene (b)  |                                         | tenga (a)   |
| 1.ª      |            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | tengamos(a) |
| $2.^{a}$ |            | •••••                                   | tengáis (a) |
| 3.ª      | tienen (b) | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | tengan (a). |

## 5.ª familia, tuv.

| PRETÉRITO<br>DE INDICATIVO | IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO | FUTURO<br>DE SUBJUNTIVO |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| tuve                       | tuviera y tuviese        | taviere                 |
| tuviste                    | tuvieras y tuvieses      | · tuvieres              |
| tuvo                       | tuviera y tuviese        | tuviere                 |
| tuvimos                    | tuviéramos y tuviésemos  | tuviéremos              |
| tuvisteis)                 | tuvierais y tuvieseis    | tuviereis               |
| tuvieron.                  | tuvieran y tuviesen.     | tuvieren.               |

# 6.ª familia, tendr.

| FU | TURO DE INDICATIVO | CONDICIONAL SIMPLE |
|----|--------------------|--------------------|
|    | tendré             | tendría            |
|    | tend <b>rás</b>    | tendrías           |
| ,  | tendrá             | tendría            |
| •  | tendremos          | tendríamos         |
|    | tendréis           | tendríais          |
|    | tendrán.           | tendrían.          |
|    |                    |                    |

El imperativo singular del verbo venir también se apocopa, diciéndose ven.

Historia. — En su lugar correspondiente, hemos dicho lo que nos parece más verosímil acerca de la g del primer radical, vengo, tengo. Respecto de la forma vine, es bien obvio que procede de la metátesis de veni, radical primitivo del latín, que aún encontramos en los primeros tiempos del idioma:

Quando primeramientre veniste en este logar (Berceo).

Vendré, vendria, tendré, tendria, son el desenvolvimiento fonético de veneré, tenèré, venré, tenré, verné, terné.

## 13.ª clase de verbos irregulares,

226. Pertenecen á esta clase decir y sus compuestos, con las salvedades que luego se dirán. Decir combina las irregularidades de cuatro familias, 1.a, 3.a, 5.a y 6.a y sus radicales son: para la 1.a dig, para la 3.a dic, para la 5.a dij, y para la 6.a dir, debiéndose notar que, como los tres primeros tienen formas comunes, la 1.a y la 5.a predominan sobre la 3.a En el siguiente paradigma presentamos su conjugación anómala.

# 1. y 3. familias, dig (a), dic (b).

|     | INDICATIVO | IMPERATIVO      | SUBJUNTIVO |
|-----|------------|-----------------|------------|
|     | 1          | Presente.       |            |
| 1.a | digo (a)   | ,               | diga (a)   |
|     | dices (b)  |                 |            |
|     | dice (b)   |                 | - · ·      |
|     |            |                 |            |
| 2.a |            |                 | digáis (a) |
|     | dicen (b)  |                 |            |
|     | Gerundi    | o: diciendo (b) |            |

# 5.ª familia, dij.

| ETERITO SIMPLE | IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO | FUTURO DE SUBJUNTIVO |
|----------------|--------------------------|----------------------|
| dije           | dijera y dijese          | dije <b>re</b>       |
| dijiste        | dijeras y dijeses        | dijeres              |
| dijo           | dijera y dijese          | dijere               |
| dijimos        | dijéramos y dijésemos    | dijéremo <b>s</b>    |
| dijisteis      | dijerais y dijeseis      | dijereis             |
| dijeron.       | dijeran y dijesen.       | dijeren.             |
|                |                          |                      |

# 6.ª familia, dir.

# diré diría dirías dirías.

En el imperativo la forma dice se apocopa en di.

Los compuestos bendecir, maldecir, no son irregulares en la 6.ª familia, bendeciré, bendeciría, maldeciré, maldeciría.

Contradecir, desdecir, predecir, pueden conjugarse del todo como el simple, ó hacer regular la 6.ª familia.

Ninguno de los compuestos apocopa el imperativo.

Atendiendo á su origen, dicere latino, el radical normal debería ser la 3.º dic, como sucede con muchos verbos de alternativa fonética.

El radical de la  $5.^{a}$  familia dij se explica perfectamente por el pretérito originario dixi, que dejó algunas huellas en nuestro romance.

Diré, diría, suponen la previa alternativa vocálica llevada contra costumbre á la 6.ª familia dizré, dizría:

Dizremos nuestro seso, maguer somos menores (Berceo).

El imperativo singular ya se apocopaba en la lengua madre, haciendo dic por dice (conf. lege).

Diz por dice, sólo se usa hoy impersonalmente y en lenguaje familiar.

#### ARTÍCULO VI

#### VERBOS IRREGULARES SUELTOS

227. Ser. — Al formar la voz pasiva de los verbos regulares hemos presentado la conjugación del verbo ser, debiéndose hacer aquí algunas advertencias. Tiene dos radicales, es que se modifica bastante en los tiempos generales y fu que sirve para las especiales de la 5.<sup>a</sup> familia, sin modificación alguna.

Hay quien explica el infinitivo y el presente de subjuntivo de este verbo por la procedencia no del esse latino, sino de sedere, sentarse. De esta manera tendremos:

```
Infinitivo — sedere = seer = ser.
Subjuntivo — sedeam = seea = sea.
```

Es, sin duda, la explicación más plausible que admiten las anteriores formas, si bien los hechos que la confirman son pocos y de escaso valor.

La radical fu no presenta dificultad alguna. Es la misma del latín, que se transformó algunas veces en fo;  $fo\dot{e}$ , fosse.

En cuanto á la y de so-y, vo-y, esto-y, do-y, todavía no se ha dado una explicación satisfactoria. ¿Es resto del pronombre io, cosa que hacen sospechar las formas dialectales? ¿Es, acaso, la adherencia del antiguo hi, y, demostrativo local, como parece hacerlo creer el impersonal hay? Nosotros dejamos la cuestión indecisa, hasta que nuevos adelantos lingüísticos den la clave de ella.

228. Haber. — Ya hemos visto la conjugación de este verbo, al presentar los tiempos compuestos de los verbos regulares. Aquí debemos decir que como verbo activo se diferencia del auxiliar en que consta de tiempos compuestos, sirviéndose, para formarlos, de auxiliar á sí mismo.

Tiene tres raíces, una que es la normal, aunque bastante variable, habe, y dos anómalas hub, de la 5.ª familia y habr, de la 6.ª

Haber es el habere latino que significa tener.

Como sin duda es el verbo de más uso en nuestra lengua, también ha sido el de más desgaste, como podemos ver comparando los tiempos del latín con los actuales del castellano, y las hipotéticas intermedias:

#### Presente de indicativo.

| LATÍN   |                       | CASTELLANO     |  |
|---------|-----------------------|----------------|--|
| habeo   | hae                   | he             |  |
| habes   | ha (be) s             | has            |  |
| habet   | ha (bet)              | ha             |  |
| habemus | ha (b) emos           | hemos, habemos |  |
| habetis | ha(b) e(t) is, heis   | habéis         |  |
| habent  | $ha (be) n (t) \dots$ | han.           |  |

#### Presente de subjuntivo.

| habeam   | ha (b) ea (m), haia    | haya    |
|----------|------------------------|---------|
| habeas   | ha (b) eas, haias      | hayas   |
| habeat   | ha (b) ea (t) haia     | haya    |
| habeamus | ha (b) eamos, haiamos  | hayamos |
| habeatis | ha (b) eatis, haiades  | hayáis  |
|          | ha (b) eant (t), haian | hayan.  |

Los radicales hub y habr no ofrecen dificultad alguna.

229. Estar. — Se considera también como auxiliar, y en efecto, lo es con el gerundio. No presenta tantas irregularidades como los dos anteriores. Su radical normal es esta y su anómalo de la 5.ª familia estuv, conjugándose de la siguiente manera:



| •             |                      |                           | •                     |
|---------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| •             | INDICATIVO           | IMPERATIVO                | SUBJUNTIVO,           |
|               | P                    | resente.                  |                       |
| Singular.     | estás                | está (tú)                 | estés                 |
| Plural.       | estáis               | estad (vosotros).         | esteis                |
|               | In                   | perfecto.                 |                       |
| Singular.     | estaba estabas, etc. | •••••                     | •                     |
|               | 5.ª far              | nilia, <i>estuv.</i>      |                       |
| Pretérito sin |                      | perfecto<br>ibjuntivo. de | Futuro<br>subjuntivo. |
| estuve        | estuviera y          | y <b>estuviese</b> es     | tuviere               |
| estuviste, e  | etc. estuvieras      | y estuvieses, etc. es     | stuvieres, etc.       |
| Futuro        | de indicativo.       | Condicional               | simple.               |
| esta          | ré                   | estaría                   |                       |
| estar         | rás, etc.            | estarías,                 | etc.                  |
|               | Forma                | s nominales.              |                       |
| Geru          | ndio                 | estar                     | ndo                   |

Este verbo es el latino stare, con la e prostética para no dejar sin apoyo la s líquida. Como quiera que las formas del

presente de subjuntivo y de indicativo de la lengua latina eran en este verbo monosílabas, tenía que cargar en ellas el acento y así en castellano resultaron tónicas, contra todas las leyes de la analogía regular. Á imitación de anduve y hube, hizo dicho verbo su pretérito estuve.

230. Dar. — Es de raíz monosilábica, resultando por ende muchas formas acentuadas. El futuro de indicativo, el condicional simple y el imperfecto, son completamente regulares. Los tiempos de la 5.a familia llevan el radical di,  $\delta$  mejor d.

He aquí su conjugación:

|               | •             | •                                       |                          |
|---------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| ,             | INDICATIVO    | IMPERATIVO                              | *UBJUNTIVO               |
|               | 1             | Presente.                               |                          |
| Singular.     | doy           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | dé                       |
| >             | das           | da (tú)                                 | . des.                   |
| *             | da            |                                         | <b>dé</b>                |
| Plural. ·     | damos         | • • • • • • • • • • • • •               | demos.                   |
| >             | dais          | dad (vosotros).                         | deis.                    |
| *             | dan           | •••••                                   | . den.                   |
| Pretérito sin |               | nperfecto<br>subjuntivo.                | Futuro<br>de subjuntivo. |
| di            | diera         | y diese                                 | diere                    |
| diste         | dieras        | y dieses                                | dieres                   |
| dió, etc      | die <b>ra</b> | y diese, etc.                           | diere, etc.              |

Futuro de indicativo: daré, darás, etc. Condicional simple: daría, darías, etc. Imperfecto de indicativo: daba, dabas, etc. Formas nominales: dar, dando, dado.

El verbo dar es continuador del dare latino, y salvo la y pa-

ragógica de doy, las demás formas se corresponden con las originarias. Di, diste parecen las mismas dedi, dedisti, sin la reduplicación latina. En estos tiempos el verbo dar se conjuga por la 3.ª

231. Ir. — Este verbo tiene varias radicales: *i* que es la regular como se ve en el imperfecto de indicativo, *iba*, *ibas*, *iba*, etc., y en el plural del imperativo, *id*; *va*, que encontramos en *va-is*, *va-ya*; y *fu* de la 5.ª familia. Véase su conjugación:

| a .       | INDICATIVO  | IMPERATIVO                              | SUB J UNTIVO  |
|-----------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
|           | 1           | Presente.                               | •             |
| Singular. | vo <b>y</b> | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | v <b>ay</b> a |
| *         | vas         | ve (tú)                                 | vayas         |
| >         | va          |                                         | vaya          |
| Plural.   | vamos       |                                         | vayamos       |
| *         | vais        | id (vosotros)                           | vayáis.       |
| *         | van         |                                         | vayan.        |
|           |             |                                         |               |

## 5.a familia.

| Pretérito simple | Imperfecto<br>. de subjuntivo. | Futuro<br>de subjuntivo. |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| fuí              | fuera y fuese                  | fuer <b>e</b>            |
| fuiste           | fueras y fueses                | fueres                   |
| fué              | fuera y fuese, etc.            | fuere, etc.              |
| fuimos, etc.     |                                |                          |

#### 6.ª familia.

| Futuro de indicativo. | Condicional simple. |
|-----------------------|---------------------|
| i <b>ré</b>           | iría                |
| irás                  | i <b>rías</b>       |
| irá, etc.             | iría, etc.          |

Imperfecto de indicativo: iba, ibas, iba, etc. Formas nominales: ir, yendo, ido.

Como es fácil de notar, el verbo ir, continuador del ire latino, ha tomado formas de otros verbos, como vado (marcho) y la raíz fu de esse, en significación de estar en movimiento. El presente de indicativo que es el más irregular, pasó por las siguientes transformaciones:

| LATIN      |              | Castellano                      |
|------------|--------------|---------------------------------|
| vadisvadit | va (d) o, vo | voy<br>vas<br>va<br>vamos, etc. |

Es el único verbo de la 3.º que hace el imperfecto de indicativo en ba.

232. Ver.—Sus radicales son ve y vi, mejor v. El primero, que es el general, sirve para todos los tiempos que no pertenezcan á la 5.ª familia; para ésta el radical es vi.

A continuación presentamos su paradigma:

| * • •     | INDICATIVO | IMPERATIVO      | SUBJUNTIVO | ,   |
|-----------|------------|-----------------|------------|-----|
|           | 1          | Presente.       | ·          | ·   |
| Singular. | veo        | •               | `Vea       |     |
| . *       | ves        | ve (tú)         | veas :     |     |
|           | ve         |                 | vea        | ٠,; |
| Plural.   | vemos      |                 | veamos     | ;') |
| >         | veis       | ved (vosotros). | veáis      |     |
| >         | ven        |                 | vean.      |     |

#### 5.ª familia.

| Pretérito simple. | Imperfecto<br>de subjuntivo. | Futuro<br>de subjuntivo. |
|-------------------|------------------------------|--------------------------|
| · vi              | viera y viese                | viere                    |
| viste             | vieras y vieses              | vieres                   |
| vió, et.          | viera y viese, etc.          | viere, etc.              |

Futuro de indicativo.

Condicional simple.

| veré       | vería       |
|------------|-------------|
| verás      | verías      |
| verá, etc. | vería, etc. |

Imperfecto de indicativo: veía, veías, veía, etc. Formas nominales: ver, viendo, visto.

Este verbo no parece derivarse inmediatamente del clásico videre sino que pasó por el intermedio vulgar vedere, veder, veer. La pérdida de la d medial es un fenómeno tan frecuente que no merece parar en ella la atención. Como nuestra lengua huyó siempre de duplicar las letras, vees, veea, se redujeron á ves, vea. En el pretérito se dijo antiguamente vide, vido, del latino vidi, vidisti:

Una visión vido, por ond fué confortado (Berc.).

Hasta hace muy poco tiempo se ha dicho en el imperfecto vi-a por ve-ia, lo cual es más conforme con las leyes de formación regular.

#### ARTÍCULO VII

#### VERBOS DEFECTIVOS

233. Llámanse defectivos los verbos que, bien por impedirlo su significación, bien por lo anómalo de su estructura, no tienen uso en algunos tiempos ó personas.

Los verbos llamados impersonales, especialmente los que designan fenómenos de la naturaleza, como *llover*, nevar, tronar, amanecer, anochecer, oscurecer, granizar, helar, etc., sólo se conjugan de ordinario en las terceras personas de singular. No obstante, cuando se salen de su propio significado para expresar otro metafórico, pueden ocurrir las demás personas verbales.

Tronar, por ejemplo, cuando significa protestar ruidosamente de una cosa, admite las formas personales: tronamos contra los vicios, y caemos en ellos.

Llover por menudear, y algunas veces en sentido propio, se usa también personalmente:

Yo que soy Neptuno, el padre y el dios de las aguas, *lloveré* todas las veces que se me antojase (Cervantes).

Lo mismo debe decirse de anochecer y amanecer: Amanecimos en Valencia,

Roer, loar, incoar, tenidos por defectivos, pueden usarse en todas sus formas como regulares: roo, roes, roa; loo, loas, loa; incoo, incoas. Esto es preferible á las formas anticuadas roigo, roigas; royo, royas.

Abolir, blandir, manir, garantir, aterirse, arrecirse empedernir, despavorir, se conjugan en todas aquellas formas en que siga al radical una i, por ejemplo:

Presente de indicativo: abolimos, abolís.

ASSESSED AND ASSESSED OF THE PARTY OF THE PA

Imperativo: abolid.

Imperfecto de indicativo: abolía, abolías, etc.

Pretérito: abolí, aboliste, abolió, abolimos, abolisteis, abolieron.

Imperfecto de subjuntivo: aboliera y aboliese, etc. Futuro de subjuntivo: aboliere, abolieres, etc.

Futuro de indicativo: aboliré, abolirás, etc.

Condicional simple: aboliría, abolirías, etc.

Formas nominales: abolir, aboliendo y abolido.

# ARTÍCULO VIII

### MORFOLOGÍA DEL PARTICIPIO

234. Participio activo. — Los participios, como dejamos dicho oportunamente, son activos ó pasivos; los activos se forman con el radical verbal, el sufijo temático nt y las desinencias propias del adjetivo invariable. Por ejemplo, de amar, ama-nt-e, de doler, dol-i-ent-e.

Así como en latín no había verbo que no llevara normalmente su participio activo, al castellano pasaron muy pocos, y aun estos pocos se han ido reduciendo con el tiempo, ó bien perdieron su carácter participial, para convertirse en meros adjetivos, cuando no en preposiciones.

235. Participio pasivo. — El participio pasivo puede ser regular ó irregular. El regular termina en do; y este sufijo se une al radical verbal, ama-do, parti-do, que en los verbos de la 2.º conjugación se modifica para facilitar el tránsito, tem-i-do.

Los participios irregulares terminan en to, so, cho, con el radical casi siempre modificado: por ejemplo, de romper, roto, de confesar, confeso, de decir, diche.

El participio latino se formaba con los sufijos to, so, cto: del primero han nacido el regular do por la debititación fonética de la t en do y además el irregular to, rupto, roto; del segundo proceden los castellanos en so, como concluso, expreso; y del tercero, los en cho, dicto, dicho, facto, hecho, dentro de la evolución histórica que para este grupo expusimos en su lugar.

La analogía ha hecho que los participios regulares de la 2.º conjugación se formen como si fuesen de la 4.º latina en cuanto á la acentuación y á la vocal de enlace; así es que de débito, hábito, esdrújulos, se derivaron los llanos debido, habido.

236. Hay muchos verbos que no tienen más que un participio, y éste, irregular; otros que tienen dos participios, uno regular, con el cual se forman los tiempos compuestos de la conjugación normal, y otro irregular, que sólo se usa como adjetivo. En la siguiente tabla pondremos los verbos que sólo tienen un participio, y éste irregular, con su correspondiente latino, para apreciar su derivación.

|             | PARTICIPIO CASTELLANO | PARTICIPIO LATINO    |
|-------------|-----------------------|----------------------|
| Abrir       | abierto               | aperto.              |
| Absolver    | absuelto              | absoluto, absolto.   |
| Componer    | compuesto             | composito, composto. |
| Contradecir | contradicho           | contradicto.         |
| Contrahacer | contrahecho           | contrafacto.         |
| Contraponer | contrapuesto          | contraposito.        |
| Cubrir      | cubierto              | cooperto.            |
| Deponer     | depuesto              | depósito.            |
| Descomponer | descompuesto          | discomposito.        |
| Describir   | descrito              | descripto.           |
| Descubrir   | descubierto           | cooperto.            |
| Desenvolver | desenvuelto           | voluto, volto.       |
| Deshacer    | deshecho              | facto.               |
| Devolver    | devuelto              | voluto, volto.       |
| Decir       | dieho                 | dicto.               |
| Disolver    | disuelto              | disoluto.            |
| Disponer    | dispuesto             | disposito, disposto. |
| Encubrir    | encubierto            | cooperto.            |
|             |                       | -                    |

| Envolver   | envuelto    | involuto, volto.        |
|------------|-------------|-------------------------|
| Escribir   | escrito     | scripto.                |
| Exponer    | expuesto    | exposito.               |
| Hacer      | hecho       | facto.                  |
| Imponer    | impuesto    | imposito.               |
| Indisponer | indispuesto | posito, pos (i) to.     |
| Inscribir  | inscrito    | inscripto.              |
| Interponer | interpuesto | interposito.            |
| Morir      | muerto      | mortuus.                |
| Oponer     | opuesto     | oposito.                |
| Poner      | puesto      | posito.                 |
| Posponer   | pospuesto   | postposito.             |
| Predecir   | predicho    | prædicto.               |
| Presuponer | presupuesto | posito.                 |
| Prever     | previsto    | previso.                |
| Proponer   | propuesto   | proposito.              |
| Proscribir | proscrito   | proscripto.             |
| Proponer   | propuesto   | proposito.              |
| Reponer    | repuesto    | reposito.               |
| Rehacer    | rehecho     | rejacto.                |
| Resolver   | resuelto    | resoluto.               |
| Rever      | revisto     | reviso.                 |
| Revolver   | revuelto    | revoluto.               |
| Satisfacer | satisfecho  | facto.                  |
| Sobreponer | sobrepuesto | superposito.            |
| Suponer    | supuesto    | suposito.               |
| Transponer | transpuesto | transposito.            |
| Subscribir | subscrito   | subscripto.             |
| Ver        | visto       | viso.                   |
| Volver     | vuelto      | voluto, volt <b>a</b> . |
|            |             |                         |

237. Los que tienen dos participios, uno regular y otro irregular, que se usan casi siempre como adjetivos, son los siguientes, según la Real Academia:

| Abstraer        | abstraído | abstracto. |
|-----------------|-----------|------------|
| Afljar (antic.) | afijado   | afijo.     |
| Afligir         | afligido  | aflicto.   |
| Ahitar          | ahitado   | ahito.     |
| Atender         | atendido  | atento.    |
| Bendecir        | bendecido | bendito.   |

| Circuncidar | circuncidado                 | circunciso.     |
|-------------|------------------------------|-----------------|
| Compeler    | compelido                    | compulso.       |
| Comprender  | comprendido                  | comprenso.      |
| Comprimir   | comprimido                   | compreso.       |
| Concluir    | concluído                    | concluso.       |
| Confesar    | confesado                    | confeso.        |
| Confundir   | confundido                   | confuso.        |
| Consumir    | consumido                    | consunto.       |
| Contundir   | contundido                   | contuso.        |
| Convencer   | convencido                   | convicto.       |
| Convertir   | convertido                   | converso.       |
| Corregir    | corregido                    | correcto.       |
| Corromper   | corrompido                   | corrupto.       |
| Despertar   | despertado                   | despierto.      |
| Dìfundir    | difundido                    | difuso.         |
| Dividir     | dividido                     | diviso.         |
| Elegir      | elegido                      | electo.         |
| Enjugar     | enjugado                     | enjuto.         |
| Excluir     | excluído                     | excluso.        |
| Eximir      | eximido                      | exento.         |
| Expeler     | expelido!                    | expulso.        |
| Expresar    | expresado                    | expreso.        |
| Extender    | extendido                    | extenso.        |
| Extinguir   | extinguido                   | excinto.        |
| Fijar       | flj <b>a</b> do              | fijo.           |
| Freir       | freido                       | frito.          |
| Hartar      | hartado                      | harto.          |
| Incluir     | incluído                     | incluso.        |
| Incurrir    | incurrido                    | incurso.        |
| Infundir    | infundido                    | infuso.         |
| Ingertar    | ingertado                    | ingerto.        |
| Insertar    | insertado                    | inserto.        |
| Invertir    | invertido                    | inverso.        |
| Juntar      | juntado                      | j <b>un</b> to. |
| Maldecir    | maldecido                    | maldito.        |
| Manifestar  | manifestado                  | manifiesto.     |
| Nacer       | ' nacido                     | nato.           |
| Oprimir     | $oprimido \dots \dots \dots$ | opreso.         |
| Pasar       | pasado                       | paso.           |
| Poseer      | poseído                      | poseso.         |
| Prender     | prendido                     | preso.          |
| Presumir    | presumido                    | presunto.       |
| Pretender   | pretendido                   | pretenso.       |
|             |                              |                 |

| Propender        | propendido | propenso.  |
|------------------|------------|------------|
| Proveer          | proveído   | provisto.  |
| Recluir          | recluído   | recluso.   |
| Romper           | rompido    | roto.      |
| Salpresar        | salpresado | salpreso.  |
| Salvar           | salvado    | salvo.     |
| Sepelir (antic.) | sepelido   | sepulto.   |
| Sepultar         | sepultado  | sepatio.   |
| Soltar           | soltado    | suelto.    |
| Sujetar          | sujetado   | sujeto.    |
| Suprimir         | suprimido  | supreso.   |
| Suspender        | suspendido | suspenso.  |
| Sustituir        | sustituído | sustituto. |
| Teñir            | teñido     | tinto.     |
| Torcer           | torcido    | tuerto.    |

Casi todos los participios irregulares que dejamos mencionados se han tomado del latín por el lenguaje erudito, y sólohan sufrido las modificaciones que la fonética imponía. Acerca de su uso, hablaremos en la sintaxis.

## ARTÍCULO IX

# COMPOSICIÓN Y DERIVACIÓN

238. Palabras simples y compuestas. — Se llaman simples las palabras que no necesitan de otras que entren como elementos en su constitución; compuestas son las que reciben los elementos de dos ó más vocablos para constituirse.

Las palabras pueden componerse por yuxlaposición ó por adaptación: en el primer caso, la composición es imperfecta; en el segundo, perfecta. Enhorabuena, bocamanga, son ejemplos de composición imperfecta; manirolo, paraguas, lo son de composición perfecta.

239. Palabras primitivas y derivadas. — Se llaman

primitivos los vocablos que no nacen de ningún otro de nuestro idioma; derivados los que por medio de un sufijo ó desinencia especial proceden de otros existentes ya en nuestra lengua.

La derivación puede ser primaria y secundaria: la derivación primaria supone un solo sufijo formativo, un solo grado desde la palabra primitiva; la secundaria implica una doble formación, dos ó más grados en la escala derivativa. Así de la voz simple paso, se deriva primariamente pasar, y secundariamente pasadizo.

Merced á la composición y á la derivación, el caudal de las lenguas es inagotable. Con pocas raíces como relativamente son las de un léxico cualquiera, se forman multitud de grupos ó familias que, guardando entre sí la semejanza de estirpe, ó digamos genealógica, exprimen siempre una idea común más ó menos modificada, según los otros elementos componentes ó los sufijos que se les unen. Tanto los prefijos como los sufijos son ó han sido palabras independientes, con significado propio, y al sumarse morfológicamente con una raíz, se suman, como es natural, las ideas que expresan. La raíz voc, pongamos por caso, que entraña el concepto de llamar ó gritar, produjo la numerosisima familia, algunos de cuyos individuos son:

| n | KR. | W | L TO | a |
|---|-----|---|------|---|
|   |     |   |      |   |

#### COMPURSTOS

| raíz |
|------|
|      |
| voc  |

| vocear, vocerío, vo- |
|----------------------|
| cero, vociferar, vo- |
| cinglero, vocal, vo- |
| calmente, vocalizar, |
| vocativo, vocación,  |
| vocablo, vocabula-   |
| rio, etc.            |

convocar, provocar, invocar, evocación, provocación, invocación, convocatoria, provocativo, revocable, irrevocable, unívoco, equivoco, equivocar, tornavoz, abogado (ad-vocatus), abogar, etc.

Del ejemplo anterior, puede colegirse sin que nosotros hayamos apurado, ni mucho menos, la lista, la riquisima mina que hay que explotar dentro de cada raíz para la multiplicación de las palabras. Por eso nos parece sumamente importante el estudio de este tratado para el cabal conocimiento del idioma.

# COMPOSICIÓN

239. Por yuxtaposición. — Se funden los dos vocablos en uno solo, sin variación alguna en sus elementos. De esta manera pueden yuxtaponerse:

Dos sustantivos: bocamanga, puntapié, varapalo.

Dos adjetivos: sacrosanto, primogénito.

Un sustantivo y un adjetivo: buenaventura, Villa-franca.

Sustantivo y verbo: girasol, quitapesares, cumple-años.

Adverbio y sustantivo: bienvenida, menosprecio.

Adverbio y verbo: malgastar, malvender.

Preposición y sustantivo: entretela, entrepaño, sobremesa.

Preposición y verbo: sobreponer, contradecir.

Tres ó más vocablos: enhorabuena, hasmerreir, correvedile.

En la yuxtaposición, como se ve, el concepto total equivale á la suma de las ideas parciales, y debe cuidarse que los sumandos no sean heterogéneos, esto es, de distintas procedencias. Debemos, pues, condenar todas aquellas palabras hibridas que resultan de dos idiomas y afean el nuestro, como mundología, archipámpano y otras que pertenecen al estilo familiar. La de reciente formación sociología peca también contra este precepto y hay que pensar en sustituirla.

Cuando las palabras yuxtapuestas han entrado ya en la vida ordinaria del idioma y constituyen un todo orgánico se escriben sin guión que las separe: en caso contrario, hay que separarlas: kombre-lobo, cárcel-modelo.

240. Composición perfecta. — En ella se funden ó amalgaman los elementos componentes, haciendo que al-

guno de ellos, el primero por lo general, sufra una ligera modificación en su tema, ó reduciéndolo á su radical. Para facilitar la unión del elemento radical con la voz siguiente, hay que recurrir con frecuencia á letras eufónicas ó de enlace, que en castellano suelen ser las vocales débiles i, u, como se ve en man-i-obra, man-u-factura. En esta composición pueden entrar vocablos independientes, con vida propia fuera del compuesto, ó prefijos formativos, partículas componentes que, sacadas de este oficio, poco ó ningún empleo reciben. Pongamos algunos ejemplos de los primeros:

De dos sustantivos: carr-i-coche, mar-i-macho, pav-i-pollo.

De dos adjetivos: verd-i-negro.

De sustantivo y adjetivo: agu-ardiente, barb-i-lindo rab-i-largo.

- 241. Ley del acento. Al fundirse las dos palabras, cada una de ellas parece conservar en su respectiva vocal acentuada una ligera tonicidad, que no obsta para el acento general de la dicción compuesta. Barbilindo se pronuncia bárbi-lindo, pero dando mayor entonación á la segunda parte de la palabra, cuyo acento asume la fuerza total de la voz.
- De aquí se inflere que los adverbios en mente llevan doble acentuación prosódica, aunque no se indique en la escritura sino en el caso de que el adjetivo que lo forme deba llevar el signo ortográfico.
- 242. Composición por medio de prefijos. Los prefijos que entran á formar las palabras castellanas pueden ser separables ó inseparables. Los primeros son las preposiciones castellanas y algunos adverbios que se usan también independientemente. Tales son:

| A, prostélica               | anaranjado, atronar.<br>antecámara, anteayer. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Con, unión, semejanza       | convenir, componer.                           |
| Contra, oposición, duplica- | <b>\</b>                                      |
| ción, categoría             | contradecir, contraventa-<br>na, contraguía.  |
| De, separación, privación   | deponer, demente.                             |
| En, relación local          | enlutar, enladrillar, empe-<br>drar.          |
| Entre, lugar intermedio     | entresacar, entresuelo.                       |
| <b>So</b> , bajo de         | socavar, sochantre.                           |
| Sin, privación              | sinsabor.                                     |
| Sobre, superioridad         | sobrellevar, sobrefalda.                      |
| Tras, posterioridad         | trastienda, traspasar.                        |

243. Prefijos inseparables. — Los hay de origen latino y de origen griego. Unos y otros son muy dignos de conocerse, por la multitud inagotable de vocablos que constituyen.

# Los de origen latino más comunes son:

| Circum, que significa alre-<br>dedor | circumpolar, circunstante.           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Cis, citra, de la parte de acá.      | cisalpino, citramontano.             |
| Dis, separación                      | discernir, disconvenir.              |
| Ex, salida, perfección               | exhumar, (humus, tierra), excelente. |
| Ectra, fuera de                      | extraordinario.                      |
| In, im, privación, dentro            | infiel, impío, infundir.             |
| Infra, debajo                        | infrascrito.                         |
| Inter, en medio                      | interponer, intervenir.              |
| Intro, dentro                        | introducir.                          |

Ob, o, contrariedad, oposición............. objetar, oponer. Per, perfección, intensidad. perinclito, perseguir. predecir, prejuicio. Pre, antes, delante..... Pro, delante, sustitución... proseguir, procónsul. Re, repetición, intensidad... reclamar, recaer, recobrar. retroceder, retroventa. Retro, hacia atrás..... Sub, debajo, sucesión.... subordinar, suceder, sublunar. Super, sobre, encima . . . . superficie, (facies, cara),

superfluo.

Ultra, del lado de allá .... ultramar, ultramontano.

Los antedichos prefijos, como otros que por ser menos importantes hemos dejado de incluir, han experimentado al unirse con la palabra modificaciones fonéticas más ó menos sensible, según la naturaleza de los sonidos circunstantes. Mencionaremos algunas.

Ab; este prefijo que significa separación ó alejamiento, ha pasado por las formas abs, as, au, a; abrogar, abstener, asconder (antic.), ausente, anormal.

Ad cambia frecuentemente la d en la consonante que le sigue en virtud de la asimilación, adoptar, acceder, arribar.

Cum toma las formas com, con, cor, co también por asimilación y casi siempre significa compañía ó concurrencia, cumplir, componer, corromper, coeterno.

Ob se transforma en obs, os, o, según las circunstancias: observar, obstinarse, omitir.

- Post y pos exprimen posterioridad, postmeridiano, posdata. Re toma muchas veces la forma red, si le sigue vocal, redargüir, redimir.
- Sub puede ser subs, sus, su, son: substraer, suspender, suceder, sonrisa,
- 244. Prefijos griegos. No presentaremos más que aquellos que son de un uso muy frecuente, como:
- A, an que valen negación. ateo (sin Dios), anarquía (sin gobierno).

| Ana, separación                    | analogía, anatomía.<br>anfiteatro, anfibio.<br>Anticristo, antípoda. |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Apo, fuera de                      | apócope, apogeo.<br>cataplasma, católico.                            |
| Dia, al través Dis, di, duplicidad | diámetro, diáfano.<br>diedro, diptongo.                              |
| Epi, sobre, después                | e <b>pila</b> fio, epílogo.<br>hipérbole.                            |
| Hipo, debajo                       | hipoteca, hipotenusa.                                                |
| parte                              | metátesis, metonimia.<br>paralela, parábola.                         |
| Peri, alrededor                    | perimetro, periodo.<br>prólogo, problema.                            |
| Sin, reunión, enlace               | sintáxis, síntesis, simpatía.                                        |

Bien hubiéramos querido relevarnos de presentar la lista anterior en el texto; pero como quiera que este libro se escribe especialmente para los que se consagran á ulteriores estudios, y casi todo el tecnicismo científico se funda en los mencionados prefijos, juzgamos de extrema necesidad que se conozcan, siquiera sea someramente. Lo mismo podríamos decir de las dos tablas que subseguirán, que, ya que no se confíen á la memoria, deberán ser consultadas muy á menudo.

245. Pseudo-prefijos. — Reciben este nombre ciertas palabras latinas ó griegas que entran á componer muchas castellanas del lenguaje literario ó científico, y que sin ser realmente prefijos hacen oficios de tales. También los pseudo-prefijos pueden ser latinos y castellanos y su estudio es muy útil para conocer la etimología y formación de las palabras técnicas.

Pseudo-prefijos latinos. — Son los principales los siguientes, que iremos enumerando con sus equivalencias y ejemplos.

Aeri, aere, genitivo y ablativo de aër, el aire — aeriforme, aeróstato.

Ben, bene, boni, radicales del adverbio latino bene, bien y del adjetivo bonus, bueno, bendecir, beneplácito, bonificar.

bisabuelo, biznieto, bilingüe. Bis, bis, bi, dos veces...... Cent, centi, de centum, ciento... centena, centigrado. Cuadr, de quatuor, cuatro.... cuadrilátero, cuadruplicar. Dec-, de decem, diez..... decena, decuplo, decimetro. Equi, ecua, de æquus, igual.... equivalente, equilátero, ecuación. Mal, male, mali..... malbaratar, malévolo, malicia. Mi'. de mille..... milímetro, milésima. Mult, de multum, mucho..... multiplicar, multicolor. novenario, nonagésimo. Noven, nonag, de novem, nueve. octosilabo, octaedro. Quin, quint, de quinque, cinco.. quinquenio, quintuplicar. Semi, la mitad. ..... semicirculo, semitono. sesquipedad. Sesqui, vez y media.... Sex, seis..... séxtuplo, sexagenario. Septen, sept, set, siete...... septentrión, septiembre, setena. terceto, triángulo. Ter, tri, tres..... Un, de unus, uno..... uniforme, universal.

# Pseudo-prefijos griegos.

Arqui, arci, arz, de άρκη = primado..... arquitecto, arcipreste, arzobispo. Auto, de αὐτός = mismo ...... autógrafo, autonomía. Cosmo, de xócµoç=mundo, orden cosmografia, cosmopolita. Crono, de xpôro $\varsigma = tiempo....$ cronómetro, cronología. Deca. de  $\delta \varepsilon \times \alpha = die \varepsilon \dots$ decálogo, decámetro, Eu, de  $\epsilon \vec{v} = bien, bueno \dots$ eufonía, euritmia. Filo, fil, de  $\varphi i \lambda \circ \varsigma = amante...$ filosofía, filarmónico. Geo, de  $\gamma \bar{\eta} = tierra \dots$ geologia, geografia. Hecto, de ἐκατόν = ciento..... hectolitro, hectarea. Hemo, de a<sup>T</sup> $\eta a = sangre$ ..... hemorragia, hemoptisis. Hemi, de ημους = medio..... hemisferio, hemiplegia. Hepta, de ἐπ;ά = siete...... heptágono, heptarquia. Hétero, de ἐτιρός = otro...... heterogéneo, heterodoxo. Hexa, de  $\xi = seis$ ..... exaedro, exágono. Hidro, do Voup = agua.....hidrógeno, hidroterapia. Homo, de  $\delta\mu\delta\varsigma = igual....$ homónimo, homogéneo. Kilo, de xi $\lambda$ ioi = mil..... kilómetro, kilógramo. Miria, de μύριοι = diez mil..... miriametro. Metro, de μετρον = medida.... metrónomo, metrografía, Oro, de  $\dot{o}po\varsigma = monte....$ orografia. Orto, de δρθός = recto..... ortografia, ortodoxo.

Penta, de πέντε = cinco...... pentágrama, pentámetro.
Poli, de πολύς = mucho..... poligono, poligamia.
Proto, de πρῶτος = primero... prototipo, protagonista.
Pseudo, de ψευδνς = falso.... pseudónimo, pseudo-profeta.
Teo, de θεός = Dios..... teocracia, teología.
Termo, de θεωμός = caliente... termómetro, termología.
Tetra, de τετρ $\alpha$  = cuatro.... tetraedro, tetrarca.

## DERIVACIÓN

246. Método. — Siendo tan vasta la materia de los sufijos derivativos, y proponiéndonos nosotros tratar la derivación en pocas páginas, á fin de no amontonar minucias que causen confusión en la mente de nuestros lectores, la dividiremos en derivación sustantiva, adjetiva y verbal, exponiendo en cada grupo lo que estimemos más importante y general.

# DERIVACIÓN SUSTANTIVA

247. Sufijos de acción abstracta. — Ión, ción, tión, sión. Estos sufijos que se forman de verbos mediante su unión al radical verbal, expresan la acción en abstracto ó el resultado de la misma; v. gr.: lección, digestión, unión, pasión, ascensión.

Son casi todos de formación erudita y se derivan de los supinos latinos con las siguientes modificaciones:

- 1. Si el supino termina en sum, el sufijo será sión:

  Propensum, propensión, extensum, extensión;
- 2.º Si el supino es en tum, el sufijo será ción:
  Libatum, libación, auditum, audición, cantum, canción.
- 3. Si el supino es en ctum, el sufijo será cción:

  Actum, acción, lectum, lección, directum, dirección.

El mero sufijo ion denota que no se ha formado la palabra del supino, sino del radical general del verbo.

Men, miento. — Estos dos sufijos indican también la acción en abstracto del verbo y su resultado: certamen, dictamen, mandamiento, casamiento.

IDA. — Encierra una idea análoga á las anteriores: corrida, salida, venida, crecida.

ADA, ATA. — Expresan la acción del verbo ó su resultado, pero combinando la idea de *prolongación*: caminata, tocata, emboscada, tronada.

- 248. Sitio donde una cosa se hace. Ero, IA, ARIO. Estos sufijos forman sustantivos que indican el lugar donde se hace algo, se guardan ó conservan las cosas, talleres, etcétera: granero, lavadero, zapatería, herrería, carnicería, alcaldía; osario, relicario.
- 249. Nombres colectivos de cosas ó personas.—Ada, Al, AR, ENA, ENTA, 1A. Estos sufijos significan colección determinada ó numérica, conjunto é ideas semejantes: vacada, armada, arenal, olivar, pinar, docena, novena, cuarenta, ochenta, clerecía, burguesía.
- 250. Cualidades abstractas. Eza, ez, ia, ie. Señalan cualidades morales en abstracto: pereza, torpeza, doblez, vejez, alegría, falsía, barbarie.

Los anteriores sustantivos se forman de adjetivos y representan la cualidad de los mismos en abstracto; de liger-o, liger-eza, de alegre, falso, alegría, falsía.

Ancia, encia, anza. — Suponen también cualidades abstractas, pero con cierta duración en su modo de ser: constancia, benevolencia, bonanza fragancia, indulgencia, tardanza.

251. Agente de la acción. — Tor, dor, sor, or. — De-

signan la persona que realiza la acción verbal: lector, oidor, amador, profesor, confesor.

También estos sufijos nacen de los supinos latinos correspondientes, y en cuanto á su formación, guardan analogía con la de los terminados en ion.

Las formas femeninas de estos sufijos suelen ser ora, triz: cantora, pastora, adoratriz, institutriz.

252. Profesión, dignidad, empleo. — Ado, ato, señalan la profesión y la dignidad ó cargo que se ejercen, y algunas veces también la persona que lo desempeña: Obispado, consulado, magistrado, patronato, curato.

Casi todos se derivan de otros sustantivos.

ARIO, ERO, ISTA, ANTE. — Sirven para designar la persona que ejerce la profesión ó el cargo: boticario, notario, zapatero, herrero, organista, dentista, comediante, estudiante.

Los anteriores sustantivos representan una acción moral permanente, ó una cualidad modificativa durable. Parece que proceden en su mayoría de participios, sobre todo los dos primeros grupos: constant-e, constant-ia, constancia; indulgent-e, indulgent-ia, indulgencia.

AD, DAD, TAD, UD, TUD. — Todos estos se juntan á radicales adjetivos y designan cualidades separadas de las sustancias: bondad, lealtad, virtud, salud.

Son los sufijos latinos tat, tut, veritate, salute, virtute, con las mismas significaciones originarias.

UMBRE. — Denota este sufijo la misma idea que los anteriores y se junta por lo general á adjetivos: de manso, mansedumbre, de dulce, dulcedumbre. Hay otros sufijos de sustantivo que tienen varias significa. ciones, de los cuales mencionaremos:

ismo, imitación: galicismo, anglicismo.

ada y azo, golpe dado con una cosa, con un instrumento; palmada, plumada, martillazo, latigazo, escopetazo.

azgo, dignidad y parentesco: mayorazgo, noviazgo.

aje, acción concreta durable: pasaje, viaje.

ista, el que profesa las ideas de una escuela ó agrupación política, jansenista, carlista.

edo, eda, sitio que abunda mucho en una cosa: robledo, vião-do, arboleda.

No nos hacemos aquí cargo de los aumentativos, diminutivos y despectivos que ya hemos estudiado en su lugar oportuno, y que también se forman con sufijos, derivados como los anteriores de la lengua latina, con las variantes morfológicas necesarias á la adaptación castellana.

#### SUFIJOS DE ADJETIVOS

- 253. Adjetivos de patria ó nacionalidad. An, ano, aco, eño, ego, eno, eño, eo, eno. Todos estos sufijos, juntándose ora á otros adjetivos ora á sustantivos, forman calificativos que designan la patria ó nación, el país ó la ciudad de donde proceden las personas ó cosas: Alemán, ofricano, austriaco, malagueño, gallego, nazareno, hebreo, habanero.
- 254. Relación local. ATIL, ESTRE, ENSE, ESTE, TICO. Denotan adjetivos de relación local; sitio donde la cualidad se ejercita, de donde la cosa procede: acuátil, acuático, terrestre, celeste, ateniense, forense, rústico (rus, el campo).
- 255. Posibilidad ó capacidad de recibir la acción del verbo.—Able, eble, ible, uble, bil.—Estos sufijos unidos al radical verbal, designan que la acción del verbo puede recaer en mayor ó menor grado sobre un determinado sustantivo: amable, cuestionable, factible, posible, decible, indeleble, flébil, débil.

La facilidad de formar estos adjetivos hace que en el lenguaje vulgar se abuse de las caprichosas derivaciones diciéndose, por ejemplo, comible por comestible, hacible por hacedero. No debe dejarse al capricho individual el uso de estos derivados por sencillos que parezcan á primera vista, sino que debe procurarse que su empleo se encuentre autorizado por los maestros del idioma.

Ivo, ero.—Estos sufijos significan casi la misma idea que los anteriores, si bien suelen hacerlo en forma activa: activo, pensativo, casadero. lastimero.

256. Cualidades verbales intensas.—Bundo. Este sufijo indica que la acción verbal modificada por él se ejerce con gran intensidad: *meditabundo*, *pudibundo*.

Esta forma parece ser la misma que undus de jucundus, y haberse transformado en sabihondo, hediondo, etc.

- 257. Semejanza. Áceo, ado. Señalan la semejanza con el sustantivo ó adjetivo cuyo radical modifican: violáceo (de viola, violeta), sebáceo, agarbanzado, morado, bronceado.
- 258. Lo que pertenece ó se refiere á otra cosa.—Al, Ar, Ano, áneo, eno, erno, ego icio y otros, denotan que la cualidad nace de lo que el sustantivo ó adjetivo significan: virginal, tropical, regular, singular (singuli, uno en uno), cristiano, coetáneo, (ætas. edad), ajeno (ali-eno, de otro), palerno, fraterno, (de frater, hermano), palaciego, labriego, tribunicio, cardenalicio.

Hay multitud de sufijos que no connotan ideas especiales, sino la general de modificación, esto es, que son meros formativos de palabras adjetivas, como ANTE, amante, ADO, adornado, ENTO, macilento, ENO, risueño, ERO, ligero, UO, arduo, etc.

Tampoco en los adjetivos hablamos de los sufijos especiales de aumentativos, diminutivos ni despectivos.

259. Acción verbal en vías de ejecutarse. — Ando, Endo. Estos sufijos denotan que la acción verbal está préxima á ejecutarse en alguna persona ó cosa: examinando, graduando, dividendo.

Tienen alguna analogía con los gerundios, que en el fondo expresan un concepto análogo, sólo que con valor activo y no pasivo.

- 260. Aptitud y disposición para la acción verbal.—
  Cundo, izo. Denotan que los sustantivos que poseen la cualidad realizan con frecuencia y con intensidad la acción del verbo: iracundo (de irasci, tener ira), facundo (de fari, hablar), antojadizo, resbaladizo.
  - 261. Abundancia de una cosa. Oso, olento. Se forman por lo general de sustantivos indicando cantidad ó intensidad: vinolento, virulento (de virus, ponzoña), virtuoso, luctuoso (de luctus, llanto).

#### SUFIJOS DERIVATIVOS VERBALES

262. Los principales sufijos que forman verbos derivados son los siguientes:

EAR. Sirve para indicar la frecuencia con que la acción se realiza; menudear, torear, bastardear, gatear.

FICAR. Unido al radical de un sustantivo ó de un adjetivo, significa que la cosa ó la cualidad han de ser hechas: edificar (ædes, casa), glorificar, verificar (verus, verdadero).

Este sufijo viene del verbo latino facio, en composición ficio, y encierra, por tanto, la idea de acción.

Tal vez las sucesivas transformaciones de este sufijo en icar, igar explique muchos verbos, como amargar (amaricare), fustizgar (fusticare), madrugar (maturicare).



Iguar, otra modificación del anterior, como averiguar, santuguar, apaciguar.

Ferar, producción de lo que el sustantivo expresa: vociferar.

Procede del latín fero, que significa llevar, producir.

GERAR, que se lleva lo que el sustantivo expresa: aligerar, beligerar (bellum, guerra).

Gerere en latin vale llevar.

ITAR, que se repite con frecuencia la acción del verbo: agitar, palpitar, facilitar.

En latín había también muchos verbos frecuentativos formados con el mismo sufijo *itare*, y solía unirse á los supinos de los otros verbos; *lectitare*, leer con frecuencia.

Izar tiene casi la misma significación de ficar: latinizar, monopolizar.

# PRÁCTICA DE LA MORFOLOGÍA

Determinar en las palabras gobernación, mandamiento, lealtad, régimen y casucha, cuáles sean los radicales y cuáles sufijos.

Formar todos los vocablos que se puedan con la raíz am del sustantivo amor, entrando simples, derivados y compuestos.

Formar los plurales de silla, cama, corsé, ambigú, varón, gas, si, no, a, be y equis (187).

En caso de aceptarse el plural de régimen ¿dónde se pondrías su acento?

¿Cuál será el plural de álbum, dado que exista?

Fórmense los aumentativos de casa, mesa, poeta, papel y mano.

Fórmense los diminutivos de hoja, paja, hijo, hacha y mosa.

Dígase cómo se llama cada uno de los elementos que entran en las dicciones ama-is, ama-ba-is, teme-d, teme-re-mos.

Redúzcanse á la forma actual los siguientes ejemplos: amarle hemos de corazón, temerle htamos, si le conociéramos, diciendo qué tiempos resultan (194).

Conjuguense los tiempos simples de los verbos regulares gozar, orar, of ender, comer, infundir, sufrir.

Conjúguense los tiempos compuestos del verbo estudiar.

Conjúguense los verbos anteriores en forma pasiva.

Conjúguense los irregulares desoir, recaer, disponer, desdecir, traducir, deshacer, satisfacer, repetir, etc., determinando cuáles son sus radicales regulares é irregulares y á qué grupo pertenecen.

¿Por qué es irregular piensan y no lo es pensamos?

¿Qué tiempo es el que no suele admitir nunca irregularidades?

¿Qué verbos irregulares hay, muy usados por cierto, que tienen exactamente iguales las formas de la 5.ª familia?

Determínense los elementos de la palabra preocupación, diciendo el valor del prefijo y de los sufijos.

¿Ouántos prefijos hay en la voz reproducir?

#### ANÁLISIS

La luna cómo mueve La plateada rueda y va en pos de ella La luz do el saber llueve, Y la graciosa estrella De amor la sigue reluciente y bella.

(F. L. de León.)

Hágase un análisis completo de todas las palabras que entran en el anterior pasaje, fijando la irregularidad de cada verbo, los cambios de sus radicales, el grupo á que corresponde, las desinencias personales, etc. Dígase cómo se han formado plateada, graciosa y relaciente; cómo harán sus plurales luna, rueda, luz, amor, plateada, etc.

En la misma forma que se haga este análisis, deben verificarse algunos ejercicios sobre trozos del Quijote, de Granada ó de cualquier otro clásico.



### SINTAXIS

# CAPÍTULO PRIMERO

## NOCIONES PRELIMINARES

263. Sintaxis: su concepto é importancia.—Recibe el nombre de *sintaxis* la parte de la Gramática que estudia la unión, dependencia y uso de las palabras, en sus relaciones mutuas, para constituir la oración.

Conocidos los sonidos por la fonética, las palabras en su aspecto ideológico por la lexicología, y las modificaciones que pueden experimentar por la morfología, fáltanos solamente enlazarlas entre sí para construir el edificio gramatical, fin que se propone la sintaxis. De aquí la importancia de esta parte de la Gramática, sin la cual sería imposible emitir el pensamiento de una manera adecuada.

Sintaxis es una palabra griega que significa construcción, por más que estos dos vocablos no son enteramente sinónimos. Nosotros pensamos usarlos como equivalentes en todo lo que no sea el uso especial de algunas partes de la oración, huyendo de la inconsecuencia de considerar la construcción como una parte de la sintaxis, para después, por la fuerza misma de las cosas, emplearlas promiscuamente.

264. Frase, oración, cláusula y período.—Para evitar ambigüedades, ya que estos términos suelen presentarse con mucha vaguedad y hasta en el lenguaje ordinario se confunden con frecuencia, definiremos el sentido en que nosotros las tomamos.

Frase es todo conjunto de vocablos que, enlazados entre sí, forman un concepto cabal, sin terminar el pensamiento: así decimos, frase sustantiva, como el sí de las niñas; frase adverbial, como entre dos luces; frase conjuntiva, como una vez que, etc. Las mismas oraciones pueden también considerarse como frases, cuando hacen en otras oficios de sustantivo, adjetivo, verbo ó adverbio.

Oración es el conjunto de palabras ó frases que expresan un pensamiento, esto es, el resultado del juicio que
emitimos al comparar dos ó más cosas.

Cláusula es la oración ú oraciones enlazadas que dejan completo el pensamiento. Es decir, que en muchos casos, una sola oración es una cláusula; en otros, es preciso que una oración venga en ayuda de otra para constituirla.

Período es la serie de oraciones y cláusulas que, subordinadas á un fin principal, como miembros de un todo, forman el discurso.

- 265. Elementos de la frase.—La frase, por simple que sea, consta: 1.º de artículo con sustantivo, con adjetivo ó con participio, el libro, lo recto, el libro bueno, el árbol caído; 2.º de sustantivo con un complemento que hace de adjetivo, el palacio del rey, vestidos para niños; 3.º de sustantivo y verbo, el sol calienta; 4.º de complementos circunstanciales, de día y de noche, á pie juntillas.
- 266. Elementos de la oración. Toda oración, por simple que sea, debe constar de sujeto y verbo; pudiendo llevar, además, predicados y complementos. Con frecuencia se sobrentiende el sujeto, pero el verbo nunca.

Se llama sujeto la persona ó cosa que realiza la acción del verbo, ó de la cual se afirma ó niega un estado ó cualidad; por ejemplo: Antonio estudia, Pedro está enfermo.

Predicado es lo que, sin ser la acción verbal, se afirma ó niega del sujeto; v. gr.: El niño estaba callado; Dios es infinito.

Recibe el nombre de complemento la dicción ó dicciones que completan la idea iniciada por otra palabra; v. gr.: El niño de Pedro estaba callado; Dios es infinito en gloria y en poder.

Una misma palabra puede ser sujeto de muchos verbos: Antonio estudia y está enfermo.

Aunque propiamente el sustantivo es el que puede realizar la acción del verbo, y por tanto, ser sujeto de la oración, lo son también:

- 1.º Los pronombres, especialmente los sustantivos: Yo veo, tú estudias, estos se han amado siempre.
- 2.º Los adjetivos tomados sustantivadamente: Los misericordiosos alcanzarán misericordia.
- 3.º Un verbo en el infinitivo: Creer ligeramente es liviandad de corazón (Granada).
  - 4.º Un adverbio, aunque rara vez: Mañana será tarde.
- 5.º Una oración entera: Consuélese usted es muy fácil de decir.

De aquí se infiere que los que han definido el sustantivo con Condillac: «lo que puede ser sujeto de la proposición» confunden necesariamente multitud de palabras, de diferente naturaleza y aun de frases que, si bien de un modo accidental, pueden ser sujetos de la oración.

De propósito no hemos querido hablar del atributo al enumerar los elementos de la oración. Atributo es todo aquello que se afirma ó niega del sujeto, empezando por el verbo mismo, signo por excelencia de atribución. Por eso hemos preferido la denominación de predicado para connotar la cuelidad que por intermedio del enlace verbal se refiere al sujeto. Con el fin de aclarar esta diferencia, aduciremos el ejemplo siguiente: cuando decimos Antonio quedó huérfano, la frase quedó huérfano es el atributo, porque es todo lo que se afirma de Antonio, al paso que huérfano no es más que un predicado, cuyo nexo es el verbo quedar. Para el estudio de la lógica sería tal vez esta distinción de poca monta, pero es muy importante en Gramática.

Debemos asimismo advertir que por razones análogas no he-

mos prohijado la denominación de proposiciones que á las oraciones dan los franceses. No ya su sabor galiano, sino más bien el peligro de involucrar el concepto lógico con el gramatical nos ha retraído de hacerlo así.

267. Complementos. — Los complementos pueden ser directos, indirectos y circunstanciales: directos son los sustantivos ó frases sustantivas que reciben inmediatamente la acción del verbo y sin los cuales dicha acción quedaría incompleta: indirectos, los que reciben también la acción verbal, pero no de tal modo que la acción quede incompleta sin ellos; circunstanciales son los que agregan á la acción verbal una idea accesoria de lugar, tiempo, etc. Debemos dar limosna á los pobres, especialmente en nuestros días de prosperidad: en este ejemplo, el complemento directo es limosna, el indirecto á los pobres, y el circunstancial en nuestros días.

Los complementos van ordinariamente con una preposición, pero también pueden ir sin ella.

Los complementos circunstanciales son: de lugar, marcharé á Sevilla; de tiempo, marcharé á las siele; de modo, le ví por casualidad; de instrumento, lo partió con el cuchillo; de causa, murió del dolor; de compañía, iba con su hermano, etc.

268. Predicado.—Al expresar una cualidad, el predicado debía ser siempre un adjetivo, pero á veces lo es un sustantivo, bien que adjetivado, un pronombre ó un verbo;

Sustantivo, predicado: Para él la vida es campo de pelea, certamen y corona de atletas (M. Pelayo);

Pronombre, predicado: Si yo fuera él;

Verbo, predicado: Prometer fácilmente es perder la libertad (Granada).

269. Cosas que hay que considerar en la sintaxis.— En la sintaxis debemos considerar cuatro cosas: 1.ª el modo de unirse las palabras variables, con arreglo á sus accidentes, á lo que llamaremos concordancia; 2.ª la dependencia mutua que unas palabras tienen de otras, régimen; 3.ª el puesto que las partes de la oración deben tener, según el oficio que desempeñen, orden, y 4.ª el uso peculiar que reciben las palabras en sus relaciones con las demás.

Según esto, parece que debiéramos dividir la sintaxis en cuatro partes, estudiando en cada una de ellas, la concordancia el régimen, el orden y el uso de las palabras: pero después de haberlo meditado muy maduramente, y á vueltas de muchos ensayos, nos hemos convencido de que tal división resultaría poco didáctica y obligaría á repeticiones innúmeras. De aquí que nos hayamos decidido por la siguiente.

270. Division de la sintaxis. — La sintaxis puede dividirse en tres grandes tratados: sintaxis de la oración simple, sintaxis de la oración compuesta, y sintaxis figurada. En la primera estudiaremos la naturaleza de la oración simple y la construcción de cada una de sus partes; en la segunda expondremos el enlace y dependencia de las oraciones entre sí para constituir la cláusula y el período, y en la última trataremos de las locuciones peculiares, de las formas elegantes del habla, y de los vicios que á ellas se oponen.

# CAPÍTULO II

#### ORACIONES SIMPLES

271. División de la oración simple. — Oración simple es aquella que sólo tiene un verbo. Las oraciones simples se dividen: por su naturaleza, en predicativas, transitivas, intransitivas, pasivas é impersonales; por su forma,

on afirmativas, negativas, interrogativas, optativas y exclamativas.

Para la división de las oraciones hemos atendido más que á los diferentes matices del pensamiento, más que á las exigencias lógicas de los juicios y del raciocinio, á las necesidades, á las peculiares formas de expresión en el terreno gramatical. Desde el punto de vista ideológico, quizá debería rechazarse la clasificación; que acabamos de hacer; en cambio cualquiera división ideológica nos serviría muy poco para exponer los fenómenos del lenguaje, que en el fondo tiene también su parte ideológica, y de una delicadísima índole por cierto, pero que no suele doblegarse á los sistemas apriorísticos de filósofos de gabinete.

# ARTÍCULO I

#### ORACIONES PREDICATIVAS

272. L'amamos oraciones predicativas à las que constan de un verbo para cuyo perfecto sentido hace falta un predicado que lo complete. El verbo ser y otros muchos análogos como estar, quedar, salir, permanecer, parecer, hacerse, llamarse, etc., dejan algo que desear en su enunciación absoluta, si no se les junta un predicado que determine su total significación. Los ejemplos siguientes así lo comprueban.

Dios es justo.

El león estaba enfermo.

El orador permaneció callado.

La poesía se *irá haciendo* cada día más romántica é irregular (M. Pelayo).

Uno y otro parecían tristes.

De allí á poco volvieron el hombre y la mujer más asiduos y aferrados que la vez primera (Cerv.).

Como sall de aquí tan niño y he vuello hecho un hombre (Valera).

A las oraciones que llevan el verbo ser se les ha venido llamando oraciones sustantivas; primeras, si tienen predicado; segundas, si el verbo ser se reviste de la fuerza de intransitivo en significación de existir. Nos ha parecido más natural incluirlas en este grupo, en lugar preferente si se quiere.

Entre Pedro es alto, Pedro está alto, y Pedro parece alto, no hay más diferencias que las ideológicas de los respectivos verbos: la estructura oracional es la misma.

# ARTÍCULO II

#### ORACIONES TRANSITIVAS

273. Reciben el nombre de transitivas aquellas oraciones que constan de un verbo transitivo y un complemento directo en que termina su acción. Este complemento lleva la preposición á cuando designa personas; va sin preposición cuando significa cosas: Dios creó el cielo y la tierra, oración transitiva cuyo complemento no lleva preposición; Dios hizo al hombre del barro de la tierra, transitiva cuyo complemento lleva la preposición á.

Como la antedicha preposición entra frecuentemente en complementos indirectos, su presencia no es signo inequívoco de oraciones transitivas; así en da pan á los pobres, á los pobres es un complemento indirecto, y por ende la oración da á los pobres de lo necesario, no es transitiva.

Para conocer, pues, si una oración es ó no transitiva, conviene fijarse ante todo, no en la naturaleza del verbo, que esto nos puede inducir á error, sino más bien en el oficio que en la oración desempeña, y si puede ó no sufrir la inversión pasiva de que oportunamente hablaremos.

274. Modos de la oración transitiva. Las oraciones

Digitized by Google

transitivas se presentan bajo tres formas. Si el complemento es del todo diferente del sujeto, la oración recibe el nombre de *oblicua*; si es el mismo sujeto reproducido por alguno de los pronombres personales, se llama reflexiva; si representa un sujeto múltiple cuyas acciones se ejercen mutuamente, será reciproca. Por ejemplo:

César pasó el Rubicón, oración transitiva oblicua; Pompeyo se aprestó á la batalla, transitiva refleja; César y Pompeyo se odiaban, transitiva recíproca.

En las oraciones reflexivas y recíprocas, conviene añadir alguna determinación para que el sentido no quede oscuro. Da lugar á esta anfibología el no distinguirse bien en el pronombre personal la significación refleja de la recíproca.

Estas almas se aman y se gozan entonces, como si amaran y gozaran á Dios, amándole y gozándole porque Dios son ellas (Valera): en este pasaje, leído aisladamente, no se deslinda bien si las almas se aman y se gozan á sí misma, contemplando su propia esencia, ó si el amor y el goce son mutuos, como claramente se desprende del contexto. Aquí no, porque sería con menoscabo del estilo, pero en easos análogos conviene añadir los adverbios, mutuamente, rectprocamente, ó algo por este orden.

Excusado parece tener que decir que para formar oraciones reflexivas ó reciprocas no es preciso que entre el pronombre así llamado (se). Son reflexivas: yo me visto; tú te levantas; nosotros nos sentamos; son recíprocas: tú y yo nos queremos mutuamente; Pedro y Juan se tutean.

# ARTÍCULO III

## ORACIONES INTRANSITIVAS

275. Llámanse oraciones intransitivas las que no llevan un complemento directo en que termine la acción verbal. Estas oraciones están constituídas por verbos propiamente *intransitivos*, ó que casi nunca suelen llevar

complemento, ó por verbos transitivos que accidentalmente lo deponen; v. gr.: el niño duerme; el caballo trota; los soldados pelean; quien guarda halla; quien bien quiere, nunca olvida.

Como diremos en su lugar, no puede trazarse una línea divisoria absoluta entre los verbos transitivos é intransitivos. Nuestra lengua, como la latina, acostumbra á dar valor transitivo á muchos verbos de estado, y raro será el que no pueda juntarse con algún complemento en circunstancias favorables, ó recurriendo á alguno de los infinitos modismos que la embellecen.

## ARTÍCULO IV

#### ORACIONES PASIVAS

276. Como la lengua castellana no tiene en sus verbos una flexión particular, como sucedía con las clásicas, para formar la voz pasiva, tiene que servirse de los auxiliares y de otros medios supletorios, á fin de expresarla. De dos modos puede constituirse la oración pasiva en nuestra lengua: 1.º con el auxiliar ser y el participio pasivo del verbo que se conjuga, concertado con el sujeto y haciendo de predicado; 2.º con el pronombre reflexivo de tercera persona, en oraciones aparentemente reflexivas, y que llamaremos cuasi-reflejas pasivas.

En las pasivas de verbo ser, el agente de la acción invertida se representa por un complemento indirecto con la preposición de ó por, y en este caso, la oración pasiva es completa, á diferencia de las que no llevan el agente que pueden recibir el nombre de incompletas. Por ejemplo: Pompeyo fué vencido por César, es una oración pasiva completa, en que Pompeyo es el sujeto, y César el agente

con la preposición por; César fué asesinado en los idus de Marzo, es una incompleta, por no expresar el agente.

Historia.—En lo antiguo y aun en los tiempos clásicos se usaba muy frecuentemente esta construcción, en ocasiones sobre todo en que hoy usaríamos el verbo en activa:

Ha de ser astrólogo para conocer por las estrellas quantas horas son pasadas de la noche (Cerv.);

Preguntóle (el Presidente) si ya era muerto (Jesús) (Granada). Hoy diríamos habían pasado, había muerto.

Por cierto que se va introduciendo en nuestro idioma una costumbre patrocinada por escritores inconsiderados de usar al modo francés la voz pasiva en muchos casos que lo rechazan: lo que acaba de ser dicho por lo que acaba de decirse; el libro que le es atribuído, por el libro que se le atribuye.

277. Oraciones pasivas cuasi-reflejas.—En la forma parecen reflexivas; pero como quiera que el agente no ejecuta ninguna acción que recaiga sobre el mismo, sino que desde luego se ve que la acción se realiza por otra persona y que él la recibe, estas oraciones son propiamente pasivas: Se premian sus relevantes cualidades; se venden pianos baratísimos, equivalen á son premiadas sus relevantes cualidades, son vendidos pianos baratísimos, en que cualidades y pianos son los sujetos de sus respectivos verbos. Ejemplo en singular: El corazón fatigado de tantos infortunios se abre de buen grado á la esperanza (Balmes).

Muy recientemente se han suscitado dudas y hasta discusiones acaioradas sobre estas formas pasivas cuasi-reflejas. Se ha sostenido en serio por alguna revista que lo correcto sería decir, se vende pianos, se premia sus virtudes, porque ni los pianos se venden á sí mismos, ni las virtudes ejecutan la acción de premiarse, ó lo que es lo mismo, que el giro debe ser impersonal. Confesamos que nos han parecido demasiado fútiles estos argumentos ante la unanimidad del uso constante de los escritores antiguos y modernos, pues solamente podrá citarse algún que otro caso aislado de pasajes que los abonen, por ejemplo:

Agrégase à esto los insultos de los extraños (Jovellanos), en que bonus dormitavit Homerus.

278. Conversión de las oraciones. — Las oraciones transitivas pueden convertirse en pasiva y viceversa. Para convertir la oración transitiva en pasiva se pone el complemento como sujeto, suprimiendo la preposición  $\acute{a}$ , si la llevare, el verbo toma la forma pasiva  $\acute{a}$  reflexiva, concertando con el nuevo sujeto y el agente se convierte en complemento indirecto con por  $\acute{a}$  de: Dios cre $\acute{a}$  el cielo y la tierra fueron creados, se crearon por Dios.

## ARTÍCULO V

#### ORACIONES IMPERSONALES

279. En muchas oraciones castellanas falta el sujeto del verbo, y constituyen oraciones especiales. La omisión del sujeto no es signo de que la oración sea impersonal, pues en muchos casos suele omitirse; esto, que es un procedimiento normal de nuestra lengua, dado que el sujeto va casi siempre envuelto en las formas verbales, no basta para considerar anómala una oración.

Las oraciones impersonales son aquellas que no llevan ni pueden llevar de ordinario sujeto alguno; *llueve*, há muchos años, hubo grandes fiestas.

280. El verbo haber impersonal. — El verbo haber, conservando algo de su origen en que significó tener, suele usarse impersonalmente llevando después de sí un complemento como si fuese transitivo: había mucha gente, hubo grandes fiestas. En estos ejemplos, ni gente ni fiestas pueden mirasse como sujetos del verbo, pues nunca conciertan con él.

Historia. — Esta anomalía del verbo haber es muy antigua en castellano, y participan de ella las demás lenguas romances. En francés lleva un sujeto indeterminado il, por ser ley de esta lengua no dejar nunca solo al verbo, pero después se pone el complemento como hacemos nosotros, si bien no es directo como el nuestro. En la primera época del romance, cuando aún existía el adverbio locativo y, acompañaba á estas construcciones, y de aquí sin duda que se uniera como sufijo á la 3.ª persona singular del presente de indicativo:

Tales y ha que prenden, tales y ha que non (Poema del Cid).

Haber impersonal para indicar el tiempo transcurrido se ofrece con tantísima frecuencia que es excusado poner ejemplos. Véase uno:

El señor Deán de la catedral de... muerto pocos años há (Valera).

281. Hacer como impersonal.—Este verbo se emplea frecuentemente como impersonal para indicar el tiempo transcurrido desde una fecha:

Hace tres días tuvimos el convite de que hablé á usted (Valera).

Lo corriente es que le siga otra oración sujetiva con la conjunción que: hace ocho años que no le veo.

Historia. — Entre nuestros clásicos el verbo hacer se usó también impersonalmente para exprimir los cambios atmosféricos: hizo frios, hizo calores. Hoy lo corriente es formar la concordancia con el verbo: han hecho grandes calores este año.

282. Verbos propiamente impersonales.—Son aquellos que expresan fenómenos naturales y cuyo autor no
suele designarse en el lenguaje, bien por ser siempre uno
mismo, bien por considerarlo demasiado general y hasta
misterioso. Tales son anochecer, amanecer, oscurecer,
llover, llovisnar, granisar, nevar, etc. Estos verbos formal

man, salvo en algunas construcciones excepcionales, giros impersonales de carácter intransitivo, como mañana lloverá; acababa de oscurecer, cuando llegó; está lloviznando. Al hablar de los defectivos hemos presentado ejemplos de construcciones personales en estos verbos.

283. Construcciones impersonales en plural. — Muchas veces el sujeto es tan genérico y vago que se omite, poniendo el verbo en plural como indicando que la acción se realiza colectivamente, pero por agentes desconocidos: cantan en la casa vecina; dicen que pareció el delincuente;

Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba (Calderón).

Aunque llevan el complemento directo se, no hay que confundir tales oraciones ni con las transitivas reflejas ni con las pasivas. Estas llevan siempre un sujeto, al paso que las impersonales no lo llevan y el verbo va constantemente en 3.ª persona de singular: se duerme bien en esta cama; se ofende á Dios con el pecado; se trabaja con fruto. Entre las oraciones, se duerme bien en esta cama y se duerme bien la siesta en esta cama, hay una gran diferencia; la primera es impersonal, la segunda es personal, lleva sujeto y reviste la forma pasiva. Ejemplo de nuestros clásicos: La fuerza se consume, el ingenio siempre dura; si no se guerreara con éste, no se vence con aquélla (S. Fajardo).

Antes de terminar esta materia, estableceremos algunos preceptos que pueden ser muy útiles en la práctica:

1.º Cuando en las oraciones pasivas cuasi-reflejas pudiera haber duda de si el sentido es pasivo ó meramente reflexivo, habrá que cambiar la construcción para que desaparezca toda

ambigüedad. Se obedecen las leyes, se cultivan los campos, son frases cuasi-reflejas cuya significación pasiva es bastante obvia, porque ni las leyes ni los campos pueden realizar las acciones expresadas por los respectivos verbos, y así no hay peligro de ambigüedad; pero en se admiran los sabios, se obedecen los reyes, el sentido es muy oscuro, pudiéndose entender que los sabios se admiran á sí mismos y que los reyes se prestan mutua obediencia. Para salvar esta dificultad lo mejor es emplear las construcciones cuasi-reflejas impersonales en estos últimos casos, diciendo se admira á los sabios, se obedece á los reyes.

2.º Las oraciones impersonales nunca deben llevar predicado, pues este supone siempre un sujeto al cual modifique. Se vive feliz en el campo, es un giro propio de los galiparlistas, que peca contra este precepto, por no existir un sujeto al cual pueda referirse la cualidad expresada por el predicado. Se obviaría esta dificultad diciendo: Se vive felizmente en el campo.

# ARTÍCULO VI

#### ORACIONES AFIRMATIVAS

285. Por la forma de anunciarse, las oraciones pueden ser afirmativas, si el hecho se presenta como realizado, realizándose ó en estado de serlo; negativas, cuando se asegura la no existencia de la acción; interrogativas, si se pregunta directa ó indirectamente sobre la realidad de una cosa cuya existencia se desconoce; hipotéticas, si su realidad se supone para desprender de ella algún otro hecho; optativas, si sólo se expresa el deseo de que la cosa se lleve á cabo; exclamativas, si se enuncia el hecho al par que se manifiesta el efecto producido en nuestro ánimo.

286. En cuanto á las oraciones afirmativas, la sintaxis no ofrece dificultad alguna. El modo del verbo es el indicativo, el sujeto precede ordinariamente al verbo y todas las demás partes de la oración se colocan en el lugar que el orden lógico reclama. Ejemplo:

Toda poesía requiere afirmaciones ó negaciones robustas, y los mismos poetas, que pasan por escépticos, son verdaderos poetas por lo que afirman ó por lo que niegan (M. Pelayo).

Hay ciertas locuciones restrictivas que aunque afirmativas en la forma, se acercan mucho á la negación: Por poco le pego; casi se lo digo, si no me llaman la stención; quieren decir que ni le pegué, ni se lo dige, aunque estuve tentado á hacerlo, y mentalmente fué un hecho.

Apenas si (1) se atreve à decir à Pepita «buenos ojos tienes» (Valera).

# ARTÍCULO VII

### ORACIONES NEGATIVAS

287. Estas oraciones llevan de ordinario algún adverbio negativo ó pronombre que las caracteriza, como no, nunca, jamás, nada, nadie: no he visto á tu padre, nunca lo creí, jamás debe ofenderse á Dios, nadie está libre de una desgracia, nada se ha perdido.

El adverbio no debe preceder siempre al verbo y colocarse inmediatamente antes, no pudiendo interponérselesino el pronombre complemento: no me han visto entrar, no lo quiero decir.

En poesía puede invertirse este orden y poner la negación después del verbo:

Tiendes aún no las alas abrasadas, Y ya vuelan al suelo desmayadas (Rioja).



<sup>(1)</sup> Apenas si; hay quien rechaza esta locución, por no encontrarse en los clásicos y tenerla por neologismo. La han empleado, entre otros muchos escritores de nota, Martínez de la Rosa, Salvá, Bello y Cuervo. Es locución muy graciosa y no tiene visos de galicismo.

. Otras veces la negación afecta á cualquiera otra palabra que no es el verbo, y se pone junto á aquella:

No á todos les es dado comprender estas verdades. Recayó el castigo no sobre él, sino sobre sus hijos.

288. Dos negaciones en la misma frase.—Cuando á un mismo verbo se refieren dos negaciones distintas, una de ellas le precede, la otra le sigue:

El ventero preguntó á Sancho qué mal traía: Sancho le respondió, que no era nada (Cerv.).

No prometas nunca lo que no puedas cumplir.

Historia. — Esta regla no era tan absoluta en los orígenes de nuestra lengua y hasta los tiempos clásicos:

Por aquesta barba que nadi non meso (P. del Cid) Donde nada no nos deben, Buenos son cinco dineros (Santillana) Que nunca otra tal no habían visto (Cervantes).

Dos negaciones, lejos de afirmar como en otros idiomas, en castellano niegan con más fuerza, como se ve por los pasajes anteriores.

Quevedo en su dedicatoria del Cuento de cuentos dice. «No quiero nada, peca en lo de las dos negaciones, y debe decirse quiero nada». Estas son, sin duda, reminiscencias latinas de que el lenguaje popular se cuidó bien poco, como ya había notado muy oportunamente el autor del Diálogo de las lenguas.

No sin equivale á con, y es el único caso en que siendo las dos palabras negativas expresan una afirmación:

No sin gran razón se reclama en favor de la agricultura (Jovell.).

Tampoco es una palabra negativa que supone una negación anterior; por ejemplo, después de haber dicho Menéndez y Pelayo que lo feo no es una pura abstracción, añade:

Tampoco lo feo puede confundirse con lo imperfecto.

289. Oración negativa con términos afirmativos.— Hay palabras y frases aseverativas que sin necesidad de juntarse con una negación y por el mero hecho de preceder al verho, dan carácter negativo á la oración y aun con cierta energía elegante:

En toda su vida ha visto letra mía ni carta mía (Cervantes).

En parte alguna se habrá visto tal cosa.

Siquiera tuve alientos para levantar la vista (M. de la Rosa).

En toda la noche he pegado los ojos.

Si dichas frases aseverativas van después del verbo, necesitan que se les junte una negación:

No ha visto letra mía ni carta mía en toda su vida.

No se habrá visto tal cosa en parte alguna, ó en ninguna parte.

No tuve siquiera alientos para levantar la vista.

No he pegado los ojos en toda la noche.

Negación expletiva. — Muchas veces la negación parece redundante y sólo sirve para dar más fuerza ó elegancia al estilo, pudiéndose en rigor suprimir sin menoscabo de la claridad:

Más vale algo que no nada (Cerv.).

Esto sucede especialmente en oraciones comparativas.

Historia. — Antiguamente se abusó de este empleo de la negación expletiva, porque nuestros clásicos eran harto cuidadosos de la harmonía de la frase y buscaban con gran esmero su rotundidad, aun á trueque de la exactitud:

Que ella ni aun burlando no sabía mentir (Cerv.).

En el siguiente ejemplo es necesario el no para evitar el en-

cuentro de dos veces la conjunción que, y hoy lo empleamos lo mismo.

Grande fué el pecado de Judas, mas antes permitió Cristo ser vendido que no que se descubriese su nombre (Rivadeneira).

Nonada. — La palabra nada es el participio latino natus, nata, que significa nacido, nacida, y de aquí el primordial sentido afirmativo que esta palabra tuvo. Nonada equivale, pues, a cosa no nacida. Nuestros escritores del siglo de oro juntaron las dos palabras con una gracia particular en oraciones como las siguientes, que deberíamos resucitar los amantes de nues tras castizas locuciones:

Teniendo en algo lo que es algo, y lo que es nada tenerlo en sonada (S. Teresa).

¿Qué llevas ahí? Nonada si el asno cae (M. de Santillana).

## ARTÍCULO VIII

#### ORACIONES INTERROGATIVAS

290. Oraciones interrogativas son aquellas que sirven para inquirir ó confirmar un hecho que ignoramos realmente ó que afectamos ignorar.

Son directas ó indirectas: se llaman directas las que se hacen en frase independiente, con palabras adecuadas á la pregunta, ó con una entonación peculiar que se distingue de la enunciativa: las indirectas dependen de otra oración anterior que las insinúa é introduce.

291. Oraciones Interrogativas directas. — Se anuncian por medio de los pronombres interrogativos, qué? cuál? quién?, de los adverbios análogos, cómo? dónde? cuándo? y otros:

¿Para qué quiere vuesa merced, señor D. Juan, que leamos estos disparates? (Cerv.).

¿Cuándo será que pueda Libre de esta prisión volar al cielo? (Fr. L. de León.) También puede hacerse la interrogación sin palabra interrogativa que la anuncie:

Ciego, ¿es la tierra el centro de las almas? (B. Argensola).

292. Orden de las palabras en la oración interrogativa. — En estas oraciones el sujeto suele colocarse después del verbo ó al fin de la frase, como hemos visto en el ejemplo anterior y veremos en el siguiente:

¿Cómo se levantará á ti el hombre? (S. J. de la Cruz).

Si el tiempo es compuesto, el sujeto irá después del participio, excepto los pronombres nosotros y vosotros que pueden colocarse, no sin cierta elegancia, entre el auxiliar y el participio:

¿Han visto los niños ese mapa? ¿Habéis vosotros cometido esa ligereza?

Los clásicos decían, y, en nuestro sentir, muy primorosamente: ¿Has  $t\acute{u}$  visto? ¿He yo preguntado? El uso actual no lo consiente y considera insólitos estos modos de hablar.

Si tanto el sujeto como el complemento son dos pronombres, lo regular es que el complemento vaya antes del verbo y el sujeto después. Ejemplos:

dMe ha llamado usted? dLo quieres ver tú?

Las oraciones interrogativas se formulan muchas veces como una simple enunciación retórica y entonces envuelven una negación implícita:

 $\dot{e}Qui\acute{e}n$  de nosotros podrá subir al cielo para traerlo de allí? (Gran.). Esta pregunta equivale á: Nadie de nosotros podrá subir, etc.

 $\dot{e}Qu\dot{e}$  tiene que ver manosearme el rostro con la resurrección de esta doncella? (Cervantes), es lo mismo que: Nada tiene que ver, etc.

 $\dot{e}Adónde$  (1) está el placer que yo sentía Al pensar que de vos era querido? (Herrera.)

equivale á: En ninguna parte está el placer, etc.

### ARTÍCULO IX

#### ORACIONES EXCLAMATIVAS

293. Tienen mucha semejanza con las que dejamos expuestas, y hasta suelen empezar con las mismas partículas.

Es muy notable el uso que en estas oraciones se hace de la preposición de con carácter partitivo:

¡Qué de ilusiones la esperanza forja! (Hartzenbusch).
¡Ay! ¡cuánto de fatiga!
¡Ay, cuánto de sudor está presente! (Fr. L. de León).

En las oraciones exclamativas es muy frecuente la elipsis del verbo:

¡Ay de mí, miserable Infeliz avecilla! (Samaniego).

Lo ordinario en ellas es la trasposición del sujeto y del predicado ó complemento:

/Bueno es el mundo, bueno, bueno, bueno! (M. de los Santos Álvarez.)

<sup>(1)</sup> Arcaismo, por donde.

## ARTÍCULO X

### ORACIONES OPTATIVAS

294. Son las que sirven para expresar el deseo de que una cosa se realice ó no.

Las oraciones optativas se distinguen de las demás en que no llevan el verbo en indicativo sino en subjuntivo ó imperativo, en caso de que el deseo se indique por mandato ó súplica.

Tienen de común con las últimamente explicadas que posponen el sujeto. Ejemplos: Séale la tierra leve; Quiera Dios que orégano sea.

No tengas en poco este consejo que te daré (Granada).

Cuando la oración es imperativa no puede llevar negación, y en tal caso se usará del subjuntivo:

¿Ha hecho alguna cosa buena? ¡Ah! habladle de ella por piedad, no le hagáis padecer (Balmes).

Las frases no temed, no salid que usan algunos, son disparatados solecismos, que á toda costa hay que desterrar del lenguaje.

# CAPÍTULO III

#### CONCORDANCIA

- 295. Concordancia. Es la conformidad ó harmonía que guardan entre sí las palabras variables en aquellos accidentes que les son comunes.
- 296. Clases de concordancias.—La concordancia no puede ser más que de dos clases: de sustantivo con adje-

tivo, y de verbo con sujeto. Todas las demás concordancias se reducen á cualquiera de estas dos.

Á la de sustantivo y adjetivo se asimilan la de dos sustantivos (aposición), dado que el segundo tiene que usarse adjetivadamente, la de artículo y sustantivo, la de relativo y antecedente, etc.

El predicado que se refiere á un sujeto forma también con él una concordancia de la primera clase.

297. Concordancia de sustantivo y adjetivo.—El adjetivo se junta con el sustantivo ó se refiere á él como predicado, tomando su género y número.

Ejemplos: Niño bueno, niña buena, niños aplicados, niñas aplicadas. El libro es pequeño; la obra es muy pensada.

Si los sustantivos son varios, para los efectos de la concordancia se consideran como uno solo en plural: el kijo y el nieto son muy aplicados.

Si los sustantivos múltiples son de diferente género se prefiere siempre la terminación masculina: el hermano y la hermana son aplicados.

El artículo castellano no siempre concierta con el sustantivo á que se une, sino que el masculino se antepone á los nombres que empiezan por una á tónica, para evitar el mal sonido que de otra manera resultaría: El alma, el agua, el águila. Antiguamente este giro era empleado con mucha más frecuencia, en locuciones como el arena, el espada (97).

Adjetivo en singular con varios sustantivos.—Cuando un adjetivo precede á varios sustantivos, puede concertar con el más próximo y ponerse en singular: Su valor y pericia; la bondad y simpatía;

Sereno el cielo y el mar Agradable vista ofrecen (Calderón);

aquí el autor quiso evidentemente aplicar la cualidad á los dos sustantivos.

. Si los sustantivos preceden, lo corriente es que el adjetivo esté en plural. Peca, pues, contra la buena sintaxis la siguiente frase:

Personajes y estilo tabernario (Moratín).

Cuando hay manifiesta intención de englobar con un mismo calificativo varios sustantivos pospuestos, lo preferible es que el adjetivo esté en plural. Ejemplos:

Siendo tan *encontrados* las costumbres, los derechos, las prerrogativas y los intereses de tantas provincias (Jovell.).

Cerrados para ellos sus casas y pueblos de naturaleza (Id.).

298. Sustantivo femenino y adjetivo masculino.—Los títulos de Majestad, Alteza, excelencia, señoria, merced, etc., que de suyo son gramaticalmente femeninos, se juntan con adjetivos predicados masculinos siempre que designen varón, en virtud de la figura llamada silepsis (1): Su Majestad está deseoso de verle; Su Alteza Serenisima se ha retirado enfermo; Su Santidad se mostró muy contrariado; Su Reverencia anda por las naciones europeas, descalzo y en humildísimo traje (Galdós).

También en virtud de la sitepsis pueden legitimarse locuciones como esta de Moratín:

> ¿Ves esa repugnante criatura, Chato, pelón, sin dientes, estevado?

Aquí el autor al emitir los adjetivos predicados se acuerda del sexo de la persona sobre la cual recaen.

299. Concordancia de verbo con su sujeto.—Al unirse el verbo con el sujeto debe hacerlo tomando su *número* y su indicación *personal*.

Ejemplos: Yo estudio; tú duermes; Pedro vela; nosotros paseamos; vosotros, vosotras leeis; los niños, las niñas juegan.

Si los sujetos son varios, unidos por alguna conjunción,

<sup>(1)</sup> Figura que consiste, como ya diremos, en concertar, no com la expresión gramatical, sino con lo significado por la palabra.

se consideran como uno solo en plural para los efectos de la concordancia: Pedro y Juan estudian.

Si los sujetos múltiples se expresan mediante pronombres personales de distintas personas, la primera se preferirá á la segunda y ambas á la tercera. Ejemplos:

Tú y yo estudiamos (1); Tú y tu hermano paseáis por la huerta.

#### EXCEPCIONES

300. 1.ª Colectivos. — Si el sujeto está expresado por un singular colectivo que signifique reunión de personas ó cosas indeterminadas, y el verbo se encuentra á bastante distancia de él, la concordancia puede hacerse en plural:

La gente, persuadida del hartura, le quisieron arrebatar y hacerle rey (Quevedo).

Historia — Nuestros clásicos no fueron muy escrupulosos en este linaje de concordancias. Hoy disonarían á nuestros ofdos los siguientes pasajes:

El Senado romano, oída la embajada de los de Cádiz, respondieron tuviesen buen ánimo (Mariana);

La gente que sacó fueron ochocientos infantes (H. de Mendoza).

Quizá la última concordancia pueda darse por buena, merced á la atracción del predicado ochocientos; en cambio, la de Mariana es de todo punto inadmisible por tratarse de un colectivo perfectamente determinado. La lengua latina era muy pródiga en tales silepsis, que cada día tienden á desaparecer en la nuestra, con evidente progreso.

<sup>(1)</sup> La cortessa exige en castellano que se nombre la última la persona que habla, aunque en rigor gramatical debiera ser la primera en designarse.



Los colectivos modificados por un sustantivo plural mediante la preposición de, como multitud, mayoría, parte, cantidad, resto y otros, piden el verbo en singular ó en plural. Ejemplos:

Escasísima cantidad de obras maestras tiene una fama que jamás se marchita (Val.).

Lo contrario de lo que yo presumo que creen la mayor parte de las mujeres jóvenes y bonitas (Id.).

De los indios murieron considerable número (Solís).

En los dos últimos ejemplos y en otros muchos que pudiéramos aducir, la concordancia parece verificarse no propiamente con el colectivo sino con el sustantivo plural que lo modifica, y que en rigor imprime en la mente del que habla la idea predominante de pluralidad.

Los franceses llaman á estos colectivos partitivos, y no sin razón, pues expresan una parte de la totalidad.

301. 2.ª Sujetos varios después del verbo. — Cuando los sujetos son de cosa y van colocados después del verbo, puede éste ponerse en singular, ó mejor, concertar con el más inmediato. Ejemplos:

Le vendrá el señorio y la gravedad como de perlas (Cervantes).

Oíase ya por todas partes susurro de abejas y gorgeo de pajarillos (Val.).

En algunos casos dará mucha gracia á la locución el verbo en singular, considerando los sujetos múltiples que le siguen como una sola idea colectiva, según sucede acaso en los dos anteriores pasajes. El señorto y la gravedad pueden abarcarse mentalmente como una sola idea de majestad, de la misma manera que el susurro de las abejas y el gorgeo de los pajarillos pudieran encerrarse en el concepto total de blanda ó suave harmonta. Únicamente así se ha de explicar que dos sujetos lleven en singular el verbo.

Lo más seguro, y para evitar equivocaciones de mal efecto,

es que siempre se ponga el verbo en plural.

Los antiguos abusaron de estos latinismos, y tanto, que los hicieron extensivos á sujetos personales, sin preocuparse en ocasiones si los sujetos iban antes 6 después del verbo. La criticada frase de Cervantes:

Lo mismo confirmó D. Fernando y Cardenio,

no tiene defensa posible, como tampoco:

A los que Dios y naturaleza hizo libres (Id.);

y menos esta otra construcción de Saavedra:

Su espíritu, su nobleza, su condición y gracia le igualó con los poetas antiguos más celebrados.

Cada siglo y cada país es romántico á su manera (M. Pelayo); aquí el singular no tiene más defensa que el sentido distributivo que á la oración da la voz cada.

302. 3. Pluralidad aparente.—A veces varios sustantivos unidos por conjunción, forman una sola cosa que lleva el verbo en singular. Ejemplos:

Dafnis y Cloe es la mejor de estas novelas (Valera).

Si cada uno de los sustantivos se tomase separadamente, entonces el verbo iría en plural:

- 303. Dafnis y Cloe se aman, antes de saber que se aman (Id.).
- 4.ª Atracción del predicado.—Cuando el verbo ser enlaza un predicado con un sujeto de género diferente, suele acaecer que el predicado atrae al verbo dándole su número. Ejemplo: Figurósele á D. Quijote que la litera que veía eran andas (Cerv.).

Lo mejor es servirse del singular.

304. 5.\* Infinitivos sujetos.—Si los sujetos son infinitivos y no llevan el artículo, pueden considerarse como una idea colectiva, concertando con el verbo en singular. Esta es la regla que sienta el eminente gramático Sr. Bello; sin embargo, lo más seguido hoy es poner el verbo en plural. Ejemplo:

Amar á Dios sobre todas las cosas, buscarle en el centro del alma donde está, purificarse de todas las pasiones y afecciones terrenales para unirse á Él son ciertamente anhelos piadosos (Valera).

305. 6.ª Sujetos resumidos. — Si varios objetos agentes de la acción verbal se resumen en una sola palabra colectiva inmediata al verbo, ésta determinará el número en que la concordancia debe hacerse. Ejemplo:

Los humos, las esquilas, la amenidad del valle, las campanadas, la puesta del sol, todo era voces de un lenguaje misterioso que hablaba al alma (Galdós).

306. 7. Sujetos unidos por la disyuntiva 6. — Claro es que al tratarse de sujetos en singular, como la partícula disyuntiva expresa que en la acción del verbo no toman parte los varios sujetos sino uno solo, el verbo debiera estar también en singular, y así lo vemos practicado algunas veces; sin embargo, lo corriente es formar la concordancia en plural. Ejemplos:

¿Habéis oído á ese otro cuya fortuna han arruinado la excesiva bondad propia ó la infidelidad de un amigo? (Balmes). En singular: Lo que el héroe ó la heroína pensaría ó sentiría (Valera).

307. 8.ª Pluralidad ficticia.—Ya hemos indicado al hablar de los pronombres que los de 1.ª y 2.ª personas nos y vos sirven á menudo para designar por vía de respeto un sustantivo singular. En tal caso la pluralidad ficticia se extiende al verbo; y aun á los predicados, tratándose de nos.

«Si alguna contrariedad pareciere en las leyes (decía el rey D. Alfonso XI) tenemos por bien que *Nos seamos requeridos* sobre ello» (1).

El uso del vos con pluralidad ficticia, tan frecuente en nues-

<sup>(1)</sup> Cita del Sr. Bello.

tros clásicos, en sermones y en obras dramáticas, sería hoy tildado de galicismo ó de pedantería. Véase un ejemplo:

Don Mendo, bos sois extraño: Yo rindo con salir bien, En una hora que me ven Más que vos en todo el año (Moreto).

## CAPÍTULO IV

### SINTAXIS DEL SUSTANTIVO

- 308. Oficios que desempeña el sustantivo. El sustantivo sirve para designar:
  - 1.º El sujeto del verbo; Pedro escribe.
  - 2.º El predicado; Ercilla fué poeta.
  - 3.º El complemento directo; Pedro escribe un poema.
- 4.º El término de una preposición, indicando pertenencia, causa, medio, etc.; La Araucana de Ercilla.
- 5.º La persona ó cosa personificada á quien nos dirigimos al hablar, recibiendo en este caso el nombre de *vocativo*: Pára y óyeme, oh *Sol*, yo te saludo (Espronceda).
- 309. Sustantivos adjetivados. De tres maneras puede adjetivarse el sustantivo y revestirse del significado de una cualidad:
- a) modificando á otro en forma de atributo ó predicado: Dulcinea es hija de sus obras (Cerv.);
- b) uniéndose inmediatamente á otro en aposición, como Alejandro, Rey de Macedonia; Don Enrique, Conde de Trastamara;
- c) juntándose con adverbios comparativos, ó superlativos: Mariquita, como usted sabe, es aplicada, hacendosilla y muy mujer (Moratín).

Muy mujer quiere decir con las condiciones y buenas cualidades que deben distinguir á una mujer, elevadas á un alto grado. 310. Número singular y plural en los sustantivos. — Es una incorrección que debe evitarse á todo trance el usar en singular los nombres que sólo tienen plural. Estaría muy mal dicho: La afuera de ese pueblo es preciosa, por las afueras; es hombre que gasta mucha infula, por infulas.

Hay asimismo nombres que se emplean en plural con significación muy distinta de la que en singular tendrían, debiendo cuidar mucho quien se precie de hablar bien de no confundir sus oficios. Antonio tiene celos de su mujer, es frase completamente regular; pero sintió celo porque me vió hablar con ella, sería de todo punto intolerable. Salió victoriosa el arma española, por salieron victoriosas las armas, es una locución rematadamente viciosa.

Cuando la cosa es única individualmente no debe nombrarse en plural, aunque lo estén los individuos. Los ojos se muevem en sus órbitas, mas los planetas lo hacen en su órbita.

- 311. Plural de los sustantivos propios.—Aunque los nombres propios, por lo mismo de que designan persona ó cosa única en su especie, no admiten pluralidad, pueden, no obstante, emplearse en dicho número en algunos casos, bien que saliendo de su significación peculiar. Tal sucede:
- 1.º Cuando se consideran menos como individuos que como miembros de una familia: Los Gracos, los Faraones, los dos Moratines, padre é hijo.
- 2.º Cuando representan, no la persona que lleva con propiedad el nombre, sino su carácter, sus condiciones morales ó de talento, en cuanto residen en otros individuos: Á la sombra de los *Mecenas* no es de extrañar que se multipliquen los *Horacios*.
- 3.° Cuando se emplean para designar las obras de que son autores: Tengo tres Virgilios muy bien conservados.
- 4.º Cuando indican países distintos que por vicisitude; históricas se disgregaron: Las Américas, las Castillas.
- 312. Plural de los sustantivos abstractos.—Hay dos clases de nombres abstractos: de cualidades, estados y afectos mo-

rales que no pueden ponerse en plural, sin que su significado cambie radicalmente, y de acciones, que se usan regularmente en plural. Bondad, por ejemplo, es la cualidad moral que vale perfección del ser que la posee; bondades son atenciones que se guardan con una persona; beldad es la cualidad abstracta de la belleza; beldades son las mujeres que en algún punto pasan por ser las más hermosas:

Imagino que será una de esas beldades lugareñas (Valera).

Historia.—Los nombres abstractos no existen por lo general en un idioma hasta que éste no llega á un relativo desenvolvimiento, porque suponen una latente filosofía popular; sin embargo, en los primeros monumentos del habla de Castilla, se encuentran asaz frecuentemente, bien que en autores eruditos:

Rey que faz tales bondades (Berceo). Dardan e su amiga tan crueles muertes hovieron (Amadís).

313. Régimen de los sustantivos.—Como hemos dicho oportunamente, *régimen* es la dependencia que tienen entre sí las palabras para completar su mutua significación.

Las palabras regentes son el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el participio y á veces el adverbio. La preposición no es regente, sino signo de régimen, nexo entre la palabra regente y la regida. La palabra regida sólo puede ser un sustantivo ó cualquiera voz ó frase que haga sus veces.

Un sustantivo rige á otro sustantivo mediante las preposiciones, tales como de, amor de Dios; á, obediencia á las leyes; para, padre para todos; con, café con leche; en, embajador en Roma; por, viaje por tierra, etc.

La preposición de, como signo de régimen, es la que con más frecuencia une á los sustantivos, significando propiedad ó posesión, libro de Pedro; cualidad, hombre de talento; materia de que está hecha una cosa, estatua de mármol; asunto de que se trata, sermón de penitencia; contenido, vaso de agua, y otra multitud de relaciones.

314. Orden. — La colocación del sustantivo depende

del oficio que en la oración desempeñe. Como sujeto debe preceder al verbo, salvo en los casos que se han citado en las oraciones interrogativas, exclamativas y optativas; como complemento debe seguir á la palabra que le rige; como predicado irá después del verbo; como vocativo ocupará uno de los primeros lugares en su oración. Los ejemplos son obvios, y las excepciones harto frecuentes.

Aunque en poesía, y sobre todo tratándose de una lengua como la castellana, existe una generosa libertad que permite transposiciones que serían intolerables en prosa, bueno es tener presente que dicha libertad no ha de traspasar ciertos límites, ridiculizados donosamente por nuestro Lope en aquellos versos:

> En una de fregar cayó caldera, Trasposición se llama esta figura.

Como ejemplo de inversión discreta y de buen gusto, pondremos los siguientes versos de Rodrigo de Caro:

Aquí de Elio Hadriano, De Teodosio divino, De Silio peregrino Rodaron de marfil y oro las cunas. (Las Ruinas de Itálica).

# CAPÍTULO V

## SINTAXIS DEL ADJETIVO

315. Oficio primario del adjetivo. — El oficio natural y primario del adjetivo es el de unirse con los sustantivos, para expresar sus cualidades. Ningún ser existe entre lascosas creadas sin caracteres particulares que lo modifiquen y distingan de los demás, como á tal individuo: estas cualidades ó modificaciones, inherentes á todas las sustancias, son las que se designan por medio de los adjetivos.

Hay adjetivos que por su propia naturaleza tienen que unirse necesariamente á personas, como hay otros que no pueden acompañar sino á sustancias inanimadas. De un acontecimiento diremos con propiedad que nos ha parecido deplorable, pero no lo podríamos decir de una persona; una vianda que nos guste será gustosa, sabrosa, pero si quien nos gusta es un niño aplicado, no le convendrán los epítetos de gustoso ni de sabroso, porque el genio de la lengua los repugna. Y es que hay cualidades que no las aplicamos indistintamente, sino després de cerciorarnos de que el sustantivo en que radican es ó no susceptible de llevarlas.

316. Adjetivos sustantivados. — Á pesar de lo que acabamos de decir, hay muchos casos en que el adjetivo se usa solo, sin el sustantivo que debe acompañarle y al que implícitamente se refiere. En tales casos decimos que el adjetivo se sustantiva, y esto puede hacerse de dos modos: en las terminaciones masculina y femenina, supliendo la cosa modificada, ó en la terminación neutra, formando una especie particular de sustantivos neutros. Ejemplos:

Fabio, las esperanzas cortesanas Prisiones son, do *el ambicioso* muere Y donde al más *astuto* nacen canas (Rioja);

ambicioso y astuto valen el hombre ambicioso, el hombre astuto;

¿Y tú rompiendo el puro Aire te vas al inmortal seguro? (Fr. L. de León);

aquí seguro está por lugar seguro, y hasta lleva un adjetivo que lo modifica como si propiamente fuera sustantivo.

En el orden moral, el fin absoluto es lo verdadero ó lo bueno; sólo de esta manera subordinada puede serlo lo bello (M. de Pelayo).

Lo más frecuente en nuestra lengua, como lo fué ya en la

latina, es sustantivar los adjetivos plurales diciendo los doctos, los pobres, los buenos, las casadas, las solteras;

Los pocos sabios que en el mundo han sido.

Una práctica que no debemos aprobar es la costumbre galicana de sustantivar el adjetive singular masculino para formar nombres abstractos, como el ridículo, por lo ridículo, el sublime por lo sublime, el superfluo por lo superfluo, el mero necesario por lo meramente necesario; el porvenir, el presente por lo porvenir, lo presente. Harto sabemos que no faltan en nuestros clásicos pasajes que abonan estas locuciones, pero es lo cierto que no deben prevalecer.

317. Régimen del adjetivo. — El régimen del adjetivo es muy vario, y por eso nos concretaremos á establecer algunas reglas generales, que haremos extensivas á los participios.

Se construyen con la preposición á los que denotan cariño, subordinación, semejanza, inclinación, propensión ó ideas contrarias á éstas.

# Por ejemplo:

Afecto á mi hermano: Odioso á sus parientes: Adicto á sus amos: Fiel á su marido; Infiel á sus principios; Grato al oído: Agradable á la vista; Ingrato al paladar; Aficionado á las letras; Dispuesto á pelear; Resuelto á salir: Inclinado á la benevolencia; Propenso á las enfermedades: Dedicado al estudio: Consagrado á sus hijos; Atento á sus conveniencias: Obediente á las leyes:

Sujeto al servicio militar; Util á todos; Inútil á sus padres; Sumiso á la autoridad; Semejante á la madre: Parecido al abuelo: Contrario á mis principios; Iqual á lo ya dicho; Análogo á lo pasado; Gravoso al Estado: Junto á la casa; Contiguo á la catedral; Próximo á Cataluña: Inmediato á la fortaleza: Posterior á su muerte; Anterior á estos acontecimientos:

Superior á las adversidades;
Inferior á otras regiones;
Adherido á la piel;
Pegado á la pared;
Frontero á la casa (Pereda,
Galdós);
Asequible al entendimiento
(Balmes):

Perjudicial á la agricultura; Favorable á los sembrados; Provechoso á la salud; Pernicioso á las plantas; Propicio á los desvalidos; Pronto á estallar, etc., etc.

318. Se construyen con la preposición de los adjetivos y participios que significan determinadas condiciones activas del espíritu, como el deseo, la ciencia, la ignorancia, la amistad, y otras cualidades análogas ó contrarias á éstas.

## Ejemplos:

Ávido de gloria mundana; Deseoso de salir: Codicioso de riquezas; Avaro de sus ganancias: Sediento de ver á sua hijos: Ansioso de alejarse (Galdós); Sabedor de su llegada: Ignorante de lo que sucedía; Inexperto de las cosas del mundo (Val.); Cierto de su desgracia; Enterado de la muerte: Amigo de sus amigos; Enemigo de reyertas; Amante de las glorias patrias: Enamorado de lo ideal: Pariente de su principal; Cansado de la lucha; Fastidiado de tantas visitas:

Hastiado de engañosos placeres: Aburrido de la vida muelle; Lleno de achaques y dolamas; Falto de medios materiales: Escaso de recursos: Pobre de espíritu y de cuerpo; Privado de los auxilios humanos: Libre de prejuicios; Despojado de sus haciendas; Exento de ambiciones: Culpable de ese crimen; Reo de muerte; Inocente de lo que se trata: Digno de ser coronado; Indigno de tales honores: Doble de esa cantidad; Triple del cociente, etc., etc.

319. Se construyen con la preposición en muchos adjetivos y participios que se componen con in ó en, los que

denotan pericia, maestría en alguna cosa, y algunos de abundancia ó escasez.

## Ejemplos:

Envuelto en las sábanas: Empapado en agua; Impreso en buen papel; Inserto en el texto: Imbuído en tales máximas: Inteligente en piedras preciosas: Entendido en los negocios; Práctico en la enseñanza: Versado en negocios mercan-Diestro en el manejo de la es-Instruido en todas las mate-Docto en cuestiones teológicas; Doctor en leves: Ducho en achaques de amores:

Erudito en investigaciones arqueológicas; Notable en todas las asignatu-Sobresaliente en cálculos matemáticos: Consumado en la ciencia del lenguaje; Fecundo en estratagemas; Estéril en árboles frutales: Parco en palabras; Sobrio en la bebida; Pródigo en alabanzas; Ligero en sus juicios; Exacto en el cumplimiento de su palabra; Constante en su resolución; Perseverante en los buenos propósitos, etc., etc.

320. Se construyen con la preposición para muchos adjetivos y participios que expresan disposición, aptitud, idoneidad y sus contrarios.

# Ejemplos:

Apto para los estudios serios; Hábil para las cosas de casa; Idóneo para la labranza; Cómodo para sentarse; Incómodo para pasar la noche; Inhábil para el manejo de las armas, etc., etc.

# Se construyen con la preposición con:

Contento con mi suerte; Compatible con mis ideas; Incompatible con sus vecinos; Amoroso con sus hermanos;
Afectuoso con los niños;
Caritativo con los pobres, etc.

321. Hay adjetivos que pueden juntarse con muchas preposiciones según su significado y á veces sin otra razón que el capricho del uso.

Cruel con los inferiores, para todos, para con los enemigos; Dichoso con su destino, en el matrimonio; Incapaz de faltar á nadie, en el desempeño de su cargo; Asqueroso de ver, en su conducta; Ingrato al beneficio, con sus padres, para con los amigos; Necesario á todos, para la guerra, etc., etc.

Los que deseen adquirir un conocimiento profundo de esta materia que constituye el nervio del lenguaje culto, deberán leer muy detenidamente á los autores acreditados de hablar bien, formando listas de estas construcciones. Tenemos la plena convicción de que no hay otro medio, por penoso que parezca, y de que todas las reglas son punto menos que inútiles.

322. Régimen del comparativo. — Por medio de las formas comparativas se contraponen dos ideas que coinciden en una cualidad. Cuando la expresión comparativa se compone del adverbio tan y el adjetivo, los términos comparados se enlazan por la conjunción como:

No es tan fiero el león como lo pintan.

Si tan discreto es el amo como el mozo, medrados estamos (Cerv.).

Si la expresión comparativa es alguna de las perifrásticas más, menos con el adjetivo, ó mayor, menor, mejor, peor, los términos comparados se unen mediante la conjunción comparativa que:

Antonio es más instruído que su hermano; La tierra es mayor que la luna; El fuego es menos temible que la lujuria; La *Iliada* de Homero es *mejor* que la *Eneida* de Virgilio.

Los adjetivos castellanos igual, superior, inferior, exterior, interior que por la forma y por la etimología parecen expresiones comparativas, para los efectos gramaticales son meros adjetivos que se construyen con la preposición a, como ya hemos visto.

En cambio el adjetivo tamaño, cuya estructura no parece de comparativo, lo es en el uso histórico de nuestra lengua, y su construcción es la que dejamos establecida en la regla. En efecto, tamaño vale lo mismo que tamagnus, tan grande:

Media docena de hombres tamaños como avellanas (Cerv.).

Cuando el segundo término comparado no es un sustantivo sino una oración entera, ésta se expresará en todos los casos mediante la conjunción que con indicativo ó subjuntivo:

Vino tan pronto que me pareció imposible; Estaba tan sediento que se bebió dos vasos;

bien que estas frases son más de encarecimiento que de comparación.

Historia. — En el comparativo de igualdad tan — como, los antiguos se servían muy á menudo de un giro que hoy reputaríamos galicisme, poniendo en vez de tan, asi y cambiando en que la conjunción. Ejemplo:

La tradición es así necesaria que la escritura (Fr. L. de León).

323. Comparación con la preposición de.—Los comparativos de superioridad é inferioridad, más, menos, suelen, si el segundo término comparado es una oración, reclamar la preposición de para combinarla con la conjunción. Ejemplos:

Has tardado más de lo que yo creía; Cuesta menos de lo que me habías dicho;

La casilla del hortelano es más bonita y limpia de lo que en esta tierra se suele ver (Valera).

Mayor y menor, refiriéndose á edades piden la preposición de: mayor de treinta años y menor de cincuenta.

324. Régimen del superlativo.—Hay, como hemos dicho en su lugar, dos modos de formar el superlativo castellano: por medio de la terminación *isimo* que constituye superlativos absolutos, y mediante el artículo unido á las formas comparativas, el más alto, el menos instrutdo, la mejor de todas, que reciben el nombre de superlativos respectivos.

El superlativo absoluto no lleva otro régimen que aquel que le corresponda como tal adjetivo, atendiendo á la cualidad que expresa, como es exactísimo en el cumplimiento de sus deberes.

El superlativo respectivo se junta regularmente con la preposición de y un sustantivo plural. Ejemplos:

Aníbal fué el más valiente de todos los generales; Pedro es el menos instruído de sus hermanos; Júpiter es el mayor de los planetas conocidos.

Cuando el régimen de estos superlativos no sea un sustantivo sino una oración entera, hay que cambiar la preposición de, propia de la primera construcción, por la conjunción que, característica de la segunda:

Es el más atrevido que ha venido á esta casa;

Es hermoso sitio, de *lo más* ameno y pintoresco *que* puede imaginarse (Valera).

El primero, el último, el postrero, son frases superlativas que se someten á la regla general:

Don Rodrigo fué el último de los reyes godos; La primera de estas composiciones no es más que un pasquín infamatorio (M. Pelayo).

Esta construcción del superlativo respectivo tiene carácter de partitiva. En cuanto el complemento plural que sigue á la

preposición de, sirve para expresar que el primer término de la comparación es una parte del todo.

Algunas veces el complemento partitivo con de puede cambiarse, para dar mayor variedad á la expresión, en un complemento con la preposición entre:

El más avisado entre los políticos españoles.

Advertencia importante.—Aunque ya lo hemos apuntado en otra parte, no nos parece fuera de propósito repetir que al superlativo absoluto no puede juntarse ninguno de los adverbios que sirven para connotar los grados de la comparación. No insistiríamos sobre este solecismo (1), si no lo viéramos empleado con harta y lamentable frecuencia en periódicos y revistas, que dicen tan importantísimas, muy baratísimos y otros dislates á este tenor. Es verdad que se escapó algún gazapo de estos á nuestros clásicos, como:

En ella tengo fresca leche y muy sabrosísimo queso con otras varias y muy sazonadas frutas (Cervantes).

325. Adjetivos empleados como adverbios.—Hay casos en que el adjetivo en la terminación masculina tiene fuerza de adverbio, imitando construcciones latinas, hablar *alto*, caminar *lento*;

En la música no suenan todas las voces agudo, ni todas grueso, sino grueso y agudo debidamente (Fr. L. de León).

326. Adjetivos en la terminación femenina. — Hay muchas locuciones de adjetivos usados en la terminación femenina de un modo absoluto, sin tener un sustantivo expreso á que poder referirse: vestir á la inglesa; despedirse á la francesa; mantenérselas tiesas; hacer de las suyas; hablar á tontas y á locas; á la buena de Dios;

Justo sois, Señor, y con la vuestra habéis de salir (F. A. del Castillo).

A las primeras, dió Don Quijote una cuchillada á uno (Cerv.). Si salgo de esta, no me meto en más berengenales.

Tales modos de hablar son muy expresivos y originan multitud de modismos graciosos y elegantes.

327. Adjetivos numerales. — Aunque los numerales

<sup>(1)</sup> Solecismo es toda infracción de las reglas de la sintaxis.

ordinales están destinados por su propia naturaleza á expresar el número de una cosa con relación á una serie, sin embargo los cardinales se emplean con mucha frecuencia en locuciones que en rigor debieran llevar ordinales. Tal sucede:

- 1.º Para designar las horas: han dado las doce, son las tres de la tarde;
- 2.º Para designar las páginas de un libro, sobre todo si el número excede de *diez*; página *veinte*, capítulo *tercero*, capítulo *cincuenta y siete*;
- 3.º Para nombrar á un rey de una larga dinastía, bien que en esto varía mucho el uso y hasta diez, lo corriente es expresarlos por los ordinales, Alfonso sexto, Alfonso trece. Quizá esta costumbre nos vino de Francia.
- 4.º Los años transcurridos de la era cristiana se nombraron siempre y se nombran hoy con el cardinal,

## año mil novecientos dos;

y respecto de los siglos, lo correcto y castizo es señalarlos por el ordinal, aunque el cardinal se usa mucho:

> ¡Oh siglo del vapor y del buen tono! ¡Oh venturoso siglo diez y nueve O para hablar mejor décimo nono!

> > (Bretón de los Herreros).

Sin duda que tiene algo de galicismo esa novísima costumbre de emplear los cardinales por los ordinales, pero en vista de la creciente invasión de aquellos, hoy sería algo pedantesco decir capítulo quincuagésimo séptimo en vez de capítulo cincuenta y siete, Juan vigésimo segundo, por Juan veintidos, Alfonso décimo tercero por Alfonso trece. El purismo tiene sus límites en las fronteras del buen gusto, y todo lo que se exagera perece.

328. Número determinado por indeterminado. — Mu-

chas veces se usa en castellano, como sucedió en la lengua latina, el número determinado por uno indeterminado ó de expresión muy vaga: quiero hablarte cuatro palabras; permítameusted dos minutos; mil veces te lo he repetido;

Su piel (del tigre) manchada de colores ciento (Góngora).

329. Sendos, sendas. — Este es el único distributivo que hay en nuestra lengua y se deriva del singuli, æ, a latino, que vale de uno en uno. Hásele querido dar un significado que nunca tuvo, el de gran magnitud ó intensidad, el de algo desaforado y terrible, y no contribuyó poco á este error la autoridad, nada despreciable por cierto, del P. Isla. Al oir la frase: Pedro y Juan se dieron sendas bofetadas, el vulgo cree que las bofetadas fueron descomunales, feroces, y no hay tal; quiere decir que los dos se correspondieron, que cada uno dió bofetadas al otro, y prueba de ello es que nadie diría: Pedro dió sendas bofetadas á Juan, porque faltaría el sentido distributivo. Para comprobarlo vamos á presentar sendos pasajes de reputados autores:

Sennos moros mataron todos de sennos golpes (P. del Cid) de cada golpe un moro;

Seis enanos que colocados de noche con sendas antorchas, avisaban con sus cornetas (Clemencín), cada enano con una antorcha;

Que le ayudasen en aquel trance con sendos paternosters y sendas Avemarías (Cerv.); cada uno con un Padrenuestro y un Avemaría;

Una tarima construída con tres cajas vacías, sobre la que dos ciegos con sus respectivos lazarillos, tocaban... lo que salía en sendos violines (Pereda), cada uno en su violín.

Es, pues, de desear que este gracioso distributivo se empleo con más frecuencia por nuestros escritores, pero sin desnaturalizarlo y dejándole la significación que de abolengo tuvo.

330. Orden de los adjetivos.—Del concepto del adjetivo se desprende que debe colocarse inmediato al sustantivo cuya cualidad expresa, salvo que haga de predicado en la oración. Aunque la colocación de los adjetivos depende en la generalidad de los casos de la importancia relativa que tiene comparado con el sustantivo, y otras de

la harmonía de la frase, hay, no obstante, ciertas reglas que no pueden alterarse y que procuraremos resumir:

- 1.ª Si los adjetivos designan una cualidad esencial en el sustantivo, deben anteponerse; el verde musgo, la blanca nieve, la mansa oveja, el helado polo.
- 2.ª Ciertos adjetivos tienen significación muy diferente, según que precedan ó sigan al sustantivo: pobre hombre es un infeliz de pocas facultades intelectuales, aunque tenga muchos millones, hombre pobre es el que carece de bienes de fortuna; cierta cosa es una cosa que no se quiere determinar, cosa cierta es aquella de cuya realidad respondemos; un santo varón lo decimos con tono despectivo del que no sirve para nada ó es muy para poco, varón santo, del que posee grandes virtudes. Análogas diferencias se establecen entre gran caballo, raras familias, nueva casa (sentido translaticio), y caballo grande, familias raras, casa nueva (sentido propio).

El adjetivo santo se antepone en Santo Padre para designar á los doctores de la Iglesia católica, y se pospone en Padre santo para significar el Pontífice. También se pospone en castellano para nombrar á la tercera persona de la Santisima Trinidad, diciéndose el Espíritu Santo.

- 3.ª Las cualidades eventuales de los seres, como los adjetivos de forma, figura, estado, patria, etc., se posponen al sustantivo, por lo menos en prosa: papel cuadrado, plaza redonda, joven sollera, soldado español. En poesía tiene muchas excepciones esta regla.
- 4.ª Ambos, cada cuanto, demás, mismo y otros, suelen colocarse antes del sustantivo; ambos hemisferios, cada día, los demás niños, el mismo acento, el propio jefe.
- 5.ª Los adjetivos numerales van antes del sustantivo, salvo los ordinales, que de ordinario van después: diez

mandamientos, setenta semanas, los doce Apóstoles; Enrique octavo, Alfonso décimo, el Sabio.

6.ª Alguno, alguna, en oraciones negativas se pone después de su sustantivo, como en oraciones afirmativas se coloca antes. No le he visto en parte alguna; en parte alguna le he visto; le he visto seguramente en alguna parte. Lo contrario sucede con ninguno, ninguna.

Para que se pueda apreciar lo convencional de algunas de estas reglas, vamos á transcribir algunos pasajes poéticos, en que más se consulta á la harmonía y al ritmo que al significado de las cualidades expresadas.

Si el noble anhelo de la eterna fama Que nuestros patrios vates merecieron, Vuestros fogosos ánimos inflama; No os arrojéis, joh jóvenes hispanos! Con temerario afán á la ardua empresa, Ni con incierto paso Holléis á ciegas la escabrosa vía Que á la cumbre conduce del Parnaso.

(Martínez de la Rosa.)

Dulce vecino de la verde selva, Huésped eterno del Abril florido, Vital aliento de la madre Venus, Céfiro blando.

(Villegas.)

# CAPÍTULO VI

### SINTAXIS DEL ARTÍCULO

331. El artículo, como ya sabemos, se divide en determinante é indefinido: el determinante se une á los apelativos para individualizar el objeto á que se refiere y sacarlo en cierto modo del género ó especie en que está comprendido; el indefinido no da al sustantivo á que se junta otra determinación individual que la del número, dejándole por otra parte tan vago é incierto como si el artículo no existiera.

332. Repetición del artículo.—El artículo debe repetirse con cada sustantivo ó adjetivo sustantivado que en la frase figure como sujeto ó como complemento, cuando obran independientemente: El oso, la mona, y el cerdo; el rey de España y el emperador de Alemania; el ejército francés y el español; lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto.

Si dijéramos el rey de España y emperador de Alemania, se sobrentendería una sola persona que no podría ser otra que Carlos I, único que reunió los dos caracteres; si dijéramos el ejército francés y español, expresaríamos un solo ejército formado por soldados de las dos nacionalidades, cuando nuestra intención había sido indudablemente designar dos ejércitos; lo bueno y malo, querría decir un objeto que reuniera, bajo dos aspectos ó en tiempos sucesivos, ambas cualidades.

Contra la regla establecida pecarían también las siguientes locuciones: El rey y ministros se presentaron á las Cortes; El general y soldados se portaron como héroes; el flujo y reflujo del mar son dos fenómenos contrarios.

Tampoco puede decirse: Vendrá á juzgar á los vivos y muertos, porque refiriéndose ambos adjetivos al sustantivo implícito hombres, y no pudiendo éste reunir á la vez las dos cualidades, el artículo hace de partitivo.

333. Uso del artículo con los sustantivos propios.— El artículo con los nombres propios de personas, ciudades y naciones, suele omitirse; porque el oficio del artículo es determinar y concretar los sustantivos á que se junta, y estos sustantivos por su propia naturaleza están bastante determinados y concretos: Pedro, emperador de Rusia; Londres, capital de Inglaterra; Málaga, hermosa ciudad de Andalucía.

- 1.º Cuando los sustantivos se apartan de su propia significación para tomar una metafórica, se acompañan del artículo: Los Argensolas fueron llamados los Horacios españoles; los Virgilios que te he prestado; los Murillos se han pagado siempre á peso de oro.
- 2.º En el estilo familiar, sobre todo en algunas regiones de España, se suele decir la Dolores, el Antonio, la María, quizá porque estos nombres son muy comunes y hubo necesidad de concretarlos, si bien el uso se hizo después extensivo á nombres menos vulgares:

No se puede negar que la Pepita Jiménez es discreta (Valera).

En términos curialescos, después de haber citado los nombres de varios testigos que deponen en un sumario, se acostumbra repetirlos con el artículo: El Antonio asegura que los vió; el Juan dice que aquel día no estaba en el trabajo, etc.

- 3.º Cuando al sustantivo propio antecede un calificativo ó forma aposición, se pone el artículo: El rey Fernando, el animoso Carlos I, el inmortal Cervantes, la excelsa doctora Teresa de Jesús, el traidor Judas, el poeta Meléndez, la hermosa Aspasia, la señora Juana, la encantadora Dulcinea. Con los títulos de tratamiento y con Santo, san, se suprime de ordinario: Santo Domingo, San Pedro, Don Quijote, Fray Luis, salvo que se salgan de su propia significación, para expresar una fecha, una obra, ó un mote.
- 4.º Los sustantivos de procedencia italiana llevan también el artículo: El Ariosto, el Dante, el Veronés, el Ticiano. Respecto de Dante y Petrarca el uso es muy vario. Ejemplos:

Todavía prestaba recursos eminentemente poéticos á Boyardo y al Ariosto (M. Pelayo).

Petrarca, el mismo Petrarca no se hubiera desdeñado de valerse de las suaves expresiones que empleó Herrera (M. de la Rosa).

Jáuregui luchando con un poeta tan esclarecido como Tasso (Id.).

Y español que tal vez recitaría Quinientos versos de Boileau y el Tasso, Puede ser que no sepa todavía En qué lengua los hizo Garcilaso (Iriarte).

El artículo en estos casos sólo precede á los nombres de fa-

ţ

milia, y no á los nombres propios de las personas, porque el nombre de familia no lleva otro signo de individualidad.

334. Nombres propios geográficos.—Como hemos dicho, no suelen llevar el artículo, pero hay muchos de países, naciones y ciudades que no lo pierden nunca, ó rara vez: El Japón, La China, La Coruña, El Ferrol, La Carolina, La Meca, La Habana, etc.

La predilección que algunos nombres geográficos de ciudades y países muestran por el artículo, nace sin duda de haberse usado en un principio como adjetivos más bien que como sustantivos propios. Parécenos una grave falta la cometida por Jovellanos, cuando dijo:

Otro tanto se podría hacer en Extremadura y Mancha; omitiendo el artículo.

En cambio, sólo enfáticamente y para encarecer la grandeza é importancia de una nación ó para contraponer épocas, se pone hoy el artículo en frases como La España no se doblega á yugos extranjeros; La Francia de hoy no es la Francia de Luis XIV. El usar el artículo sin estas condiciones tiene un sabor galicano que debe evitarse á toda costa, aunque haya venido haciéndose así hasta poco há, en pasajes como el siguiente:

El ejemplo ya lo dió la Inglaterra con los Estuardos; por lo pronto no lo imitó la Francia; pero lo adoptó después la Suecia (Balmes, Escritos políticos).

335. Nombres de montes, ríos, islas, mares y lagos.— Estos nombres geográficos muestran predilección especial por el artículo: los Pirineos, los Andes, los Apeninos, el Moncayo; el Guadiana, el Miño, el Támesis; las Baleares, las Canarias, las Cies; el Atlántico, el Pacífico, el Mediterráneo, el Ladoga, etc.

Los campos olivíferos del Betis (Quintana). Á las que el Tajo lusitano envuelve (L. F. Moratín). Que á las cumbres conduce del Parnaso (M. de la Rosa).

En poesía es costumbre personificar los ríos, los montes y los mares y como consecuencia quitarles el artículo:

«¡Venganza y guerra!» repitió Moneayo,
Y al grito heroico que en los aires zumba,
«¡Venganza y guerra!» claman Turia y Duero.
Guadalquivir guerrero... (Nicasio Gallego).
Con el oro de Tajo y de Pactolo
Yo le hiciera seguirme (L. L. Argensola).

336. Los días de la semana.—Se usan de ordinario con el artículo, el martes, el domingo; á no ser que sirvan de predicado ó de complemento en la oración: aquel dío fué martes; eso sucedió el miércoles, en miércoles.

El martes se presentó en ese mismo palco vestida de blanco con camelias rosas (L. Coloma).

337. Nombres de meses.—En prosa no llevan artículo.

De *Enero á Enero* el dinero es del banquero. Abril, aguas mil.

En poesía pueden ir con artículo:

Huésped eterno del Abril florido (Villegas).

338. Con los nombres abstractos.—No tratamos aquí de los abstractos formados por adjetivos y el artículo neutro lo, que necesariamente deben llevarlo, sino de los abstractos verdaderamente sustantivos que en el uso actual del idioma van casi siempre acompañados del artículo en la terminación correspondiente: la bondad, la maldad, la belleza, etc.

En lo antiguo, los nombres abstractos deponían el artículo, quizá porque su propia abstracción no permitía determinarlos.

Pusieron en su lengua virtut de profecta (Berceo); Contra voluntad del sennor (F. Real).

339. Con los apelativos comunes.—Si los sustantivos apelativos se usan en un sentido general, claro es que no llevan artículo, porque no necesitan, antes rechazan, ese sentido de determinación; pero si se emplean en sentido individual ó determinado, llevan el artículo, que los separa de la especie. Así, diremos, busco criados, cuando me es indiferente que sean unos ú otros los que entren á mi servicio; busco los criados, cuando éstos ya son conocidos.

Tan no es indiferente emplear ó dejar de emplear el artículo, que en la mayor parte de los casos la frase toma distinto sentido según que lo pongamos ó ne. Estar en cama, supone una enfermedad, estar en la cama, es propio del que duerme; tener mala lengua, es cualidad feísima y perversa, tener mala la lengua, es un accidente desgraciado, que no implica perversión moral; el que está en capilla, espera la muerte de un momento á otro, el que está en la capilla, puede salir en cuanto acabe de orar; abrir escuela no es para todos, sino para el genio que tiene que enseñar á los hombres, abrir la escuela es lo que hace todos los días, no festivos, el maestro de aldea que no cuenta con sirviente que lleve á cabo ese menester. Podríamos multiplicar indefinidamente los ejemplos, ya que nuestra lengua es riquísima en locuciones tales, dificilísimas de manejar.

340. En las enumeraciones. — Cuando muchos sustantivos apelativos se suceden para hacer enumeraciones, el artículo suele omitirse en todos ellos, ó expresarse en el primero y no en los demás. Ejemplos:

Cantó amores, lamentó ausencias, rabió celos, derramó lágrimas (M. Romanos);

Suelta la rienda á todo género de tropelías y desma-

nes, venganzas personales, homicidios y rapiñas (M. Pelayo);

Hay amor de naturaleza, amor de gracia y amor de justicia el amor de naturaleza... (Granada).

341. Con los demostrativos y posesivos.—Á los sustantivos modificados por un pronombre demostrativo ó posesivo antepuestos, no puede juntarse el artículo. La razón es obvia, los demostrativos y posesivos son por su naturaleza palabras determinantes y rechazan cualquier otro signo de determinación. Ejemplos:

Nuestras vidas son los ríos Que van á dar en la mar Que es el morir (Jorge Manrique).

Esta corona, adorno de mi frente, Esta sonante lira y flautas de oro (L. F. Moratín).

Si los pronombres van pospuestos, se expresa el artículo:

¿Por qué volvéis á *la memoria mía*, Tristes recuerdos del placer perdido? (Espronceda).

Historia. — Hasta el siglo XVI fué corriente, singularmente en poesía, poner el artículo en las mencionadas frases, diciéndose: el mi campo, los mis ojos:

De los sos oios tan fuertemientre lorando (P. del Cid).

Vosotros lo de Tajo en su ribera Cantaréis *la mi muerte* cada día (Garcilaso);

Aún hoy decimos en la oración dominical venga á nos el tu reino, fórmula arcáica que ha querido conservarse sin duda por reverencia á la palabra divina. 342. Con los vocativos. — Con los vocativos de los nombres no se pone el artículo. Ejemplos:

Corrientes aguas, puras, cristalinas, Árboles que os estáis mirando en ellas... (Garcilaso).

Historia.—El empleo del artículo con el vocativo, tan corriente en escritores antiguos, en locuciones como

Madre, la mi madre, Guardas me ponéis...

ha caído hoy ya en completo desuso.

343. Palabras entre el artículo y el sustantivo.—Entre el artículo y la palabra que modifica pueden mediar, no sólo adjetivos, como ya hemos visto, sino también complementos:

Los en verdad atrevidos pensamientos (Valera). La siempre y en todas partes adorada Virgen.

- 344. Uso del articulo indefinido.—Para el recto uso del artículo indefinido uno, un, una, estableceremos las reglas siguientes:
- 1.ª Uno, una al juntarse con un sustantivo deja muy vaga su significación: Un niño me lo dijo.
- 2.ª Uno, una usado como sujeto del verbo en forma sustantivada equivale á una persona, y es de sentido general: No está uno siempre para chistes y bromas.
- 3.a En algunos casos expresa encarecimiento y es enfático: ¡Que todo un ministro descienda á esos pormenores!; ¡un hombre como yo sufrir tales ultrajes!

Historia.—Antiguamente, en vez del uno sustantivado como sujeto, se ponía home, ome, lo cual estaba perfectamente acorde con la idea general de persona que hoy le damos:

En el comienzo debe *ome* mostrar A su mujer cómo debe pasar (C. Lucanar). Un tal, á par que enfático, es algo irónico:

Lo mismo he leído yo En un tal Horacio Flaco (Iriarte).

## CAPÍTULO VII

### SINTAXIS DEL PRONOMBRE

345. Distinción de los pronombres.—Como en castellano la palabra nombre ha venido designando lo mismo los sustantivos que los adjetivos, lo mismo lo que es sustancial que lo que es accidental en los seres, el pronombre por una consecuencia lógica expresa personas que intervienen en el discurso y adjetivos relacionados con esas personas, pero que al cabo son meros accidentes. De aquí la necesidad de que distingamos desde el principio, y con distinción radicalísima, los pronombres personales de los demostrativos, posesivos, relativos é indefinidos.

Nunca como al tratar de los pronombres nos hemos visto tentados á romper con las denominaciones tradicionales, y adoptar otras más en consonancia con las necesidades gramaticales. No es ya mera cuestión de palabras, sino algo más profundo que obliga á uno á aceptar ciertos convencionalismos con detrimento de la verdad científica. Si algo nos ha detenido, es la siguiente consideración del juicioso y discreto Fidel Suárez, cuando dice: «Entre los obstáculos con que tropiezan las reformas no es el menos grave el embarazo que produce en los estudios la admisión de nomenclaturas, clasificaciones y definiciones recientes que, cualquiera que sea su mérito, aislan, cuando son exclusivas de un idioma, su sistema gramatical del de los otros idiomas».

### ARTÍCULO I

### PRONOMBRES PERSONALES

346. Pronombres personales.—Los pronombres personales yo y tú tienen tres formas bien determinadas en

Digitized by Google

singular para designar sus diferentes oficios: yo, me, mt; tú, te, ti. Yo y tú expresan el sujeto del verbo, me, te indican unas veces complemento directo, otras indirecto; mí y ti siempre se juntan con preposición, y son las formas peculiares de los complementos circunstanciales, aunque en determinados casos sirven también para los otros complementos.

En plural, el nominativo ó caso sujeto es respectivamente nosotros, nosotras, vosotros, vosotras; el complemento directo y el indirecto, nos, os, y los circunstanciales ó terminales el mismo nominativo. Ejemplo:

#### SUJETOS Ó NOMINATIVOS SINGULARES

Yo estudio la lección
Tu estudias la lección.

### SUJETOS Ó NOMINATIVOS PLURALES

Nosotros estudiamos la lección Vosotros estudiáis la lección.

## COMPLEMENTOS DIRECTOS SINGULARES

Pedro *me* ama Pedro *te* ama.

#### COMPLEMENTOS DIRECTOS PLURALES

Pedro nos ama. Pedro os ama.

### COMPLEMENTOS INDIRECTOS SINGULARES

Antonio me dió un libro Antonio te dió un libro.

### COMPLEMENTOS INDIRECTOS PLURALES

Antonio nos dió un libro Antonio os dió un libro.

### COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES SINGULARES

. [

Eso no nació de mí Eso no nació de ti.;

## COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES PLURALES;

Eso no nació de nosotros Eso no nació de vosotros.

347. Pronombre de tercera persona. — De una manera análoga, aunque con más formas por hacerse en esta tercera persona la distinción de géneros, sus oficios son:

### SUJETO Ó NOMINATIVO

Singular: él, ella, ello Plural: ellos, ellas.

# COMPLÉMENTO DIRECTO

Singular: le, lo, la, lo Plural: les, los, las.

### COMPLEMENTO INDIRECTO

Singular: le Plural: les.

#### COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL

Singular: él, ella, ello Plural: ellos, ellas.

# Ejemplos:

El, ella, ello me agrada.—Sujeto ó nominativo.

Le vi, lo vi, la vi.—Complemento directo.

Le, les di un libro.—Complemento indirecto.

Eso no nació de él, ella, ello.—Complemento circunstancial.

348. Formas simples y compuestas de los complementos. — Los complementos directos é indirectos tienen en castellano dos formas, una simple, que acabamos de exponer, y otra compuesta, constituída por una preposición y los terminales correspondientes. Estos son:

Complemento directo, me, á mí; te, á ti; le, lo, á él, etc. Complemento indirecto, me, á mí, para mí; te, á ti, para ti; le, á él, para él, etc.

Las formas simples y las compuestas no se usan indistintamente, como veremos.

349. Pronombre reflexivo.—El pronombre reflexivo sirve para no tener que repetir los casos de la tercera persona. Carece este pronombre de forma peculiar para el sujeto, y sólo tiene las formas complementarias, simples y compuestas, las mismas para singular y para plural.

Complemento directo — se, á sí.

Complemento indirecto — se, á sí, para sí.

Complemento circunstancial — sí, con preposición.

350. Duplicación de la forma simple y la compuesta. — Aunque la forma simple basta en la generalidad de los casos para expresar los complementos, á veces se combina con la compuesta, dando origen á una especie de énfasis muy del genio de nuestra lengua y que ya entra en sus procedimientos ordinarios. Ejemplos:

Antonio me vió; Antonio me vió á mí;

Pedro les dió un libro; Pedro les dió à ellos un libro.

Lo regular es colocar la forma simple antes del verbo
y la compuesta después, ó bien colocarlas ambas antes del
verbo; pero en este caso ha de preceder la compuesta á la
simple. Ejemplos:

Primer modo: ¡Qué poco me gustan á mí las mujeres gazmoñas y zalameras! (L. F. Moratín);

Segundo modo: Lo que á ti te mueve en esta empresa no es la filosofía (P. A. de Alarcón).

351. Le, les de todos los géneros. — En el complemento indirecto de tercera persona se usan la forma le para todos los géneros en singular, les para el plural, sin que sean admisibles la, las.

Ejemplos:

Vi al niño y le entregué su libro; Vi á la niña γ le entregué el pañuelo (no la);

Vi á los niños y les hablé;

Vi á las niñas y les hablé (no las).

No vamos á resucitar las ociosas disputas bizantinas, con que los Hermosillas del siglo pasado tanto se deleitaban, entre leistas y laistas. La Academia Española ha establecido ya las reglas sobre el uso de estas formas, y á nosotros no nos toca aquí sino aplaudir la decisión académica, y dejar sentado una vez más que el la, complemento indirecto, ó dativo, si se quiere, será todo lo regional que se pretenda, pero es un solecismo. Lo probaremos, primero con argumentos de autoridad, ó sea, el consensum eruditorum, de que hablaba Quintiliano, y después con argumentos de razón. El uso:

Solos quedamos Zoraida y yo con solos los escudos que la cortesía del Francés le dió á Zoraida (Cervantes);

Le decían (á la reina de Escocia), que se aparejase (Rivadeneira);

Movidas de sus voces acuden á ella y le preguntan qué busca (Fr. L. de León);

No tiene de ella más si bien se mira Que el haberle costado su dinero (L. L. de Argensola);

¡Cuánto, cuánto le debía á la hija de su corazón! (P. A. de Alarcón);

Para hermosa le faltaba todo el camino (Pereda);

Lo que la mano derecha Le dijo un día á la zurda (M. A. Príncipe);

En el hogar, el alma encuentra otras almas que le son caras (Galdós);

Casarse con Jorge le parecía buenamente (á Rosario) continuar viviendo á su lado (E. P. Bazán);

En su dignidad de jefe de la brigada femenina le pidió (á Currita) categóricas explicaciones del hecho (L. Coloma).

Para terminar con el catálogo de autoridades pondremos un ejemplo de Valera, en el que se ve con toda claridad la distinción entre le y la, como complemento indirecto el primero y directo el segundo. Habla de Pepita Jiménez y dice:

Las mozuelas le sonríen y la saludan con amor (Valera).

No se nos oculta que sería facilísimo presentar asimismo una lista numerosa de las veces que autores muy correctos, y aun de los arriba mencionados, han empleado el la en lugar de le. En todo caso, serán descuidos originados tal vez por lo incierto del régimen de muchos verbos.

Que así debe ser lo demuestra también la razón. El latín no tenía para los dativos de singular y de plural sino las únicas formas respectivas illi (le), illis (les), sin que en aquella lengua existiese por eso el soñado peligro de anfibología, argumento potísimo de los defensores del la; y una cosa análoga sucede con el francés, que no tiene más que lui para masculino y femenino en singular, y leur en plural.

En punto à anfibologías no serían menos ni menos graciosas las que se originarían del uso exclusivo del la, como quieren algunos, para expresar los complementos indirectos. Figurémonos un comerciante disgustado con una parroquiana, que dijese: Á esa señora ni quiero venderla ni comprarla, como si la pobre señora fuera una mercancía; ó al portero de una casa que por venir tarde una de sus vecinas no ha querido abrirla (!).

Y no es nuestro ánimo apurar los donosisimos dislates y ma-

jaderías á que podría prestarse el empleo intencionado de este solecismo

¿Y cómo evitar entonces las anfibologías que pueden resultar, cuando en una frase juegan personas de diferente sexo y hay que referirse á una de ellas? ¿Qué cómo? Como se pueda, menos recurriendo á las infracciones de la sintaxis. ¿No hay demostrativos con géneros bien determinados que reproduzcan con claridad el sexo de la persona? ¿No se puede dar otro giro á la frase? Supongamos que alguno dice: Antonio estaba con su hermana cuando le entregaron el dinero. Claro que así dicho, el sentido del pasaje es anfibológico, porque el le puede referirse lo mismo á Antonio que á su hermana; pero ensáyese cualquiera otro giro y la ambigüedad desaparece: Antonio, cuando le entregaron el dinero, estaba con su hermana; Antonio estaba con su hermana cuando á ésta le entregaron el dinero; Antonio recibió el dinero, estando con su hermana.

El pretexto de la anfibología no excusa, pues, el solecismo, que una persona esmerada debe siempre evitar.

352. Le, lo, les, los, complemento directo. — El complemento directo de tercera persona es en singular le y algunas veces lo, en plural es los, y excepcionalmente les.

Á mi hijo le llevan á la escuela.

Mi libro lo tienes tú.

Á mis hijos los llevan á la escuela.

El renegado les consoló (Cervantes).

Hemos autorizado el último ejemplo precisamente porque la Academia lo proscribe, y en efecto parece que el uso actual va abandonando su empleo. No nos parece mal que así suceda antes creemos que se irá ganando en claridad y uniformidad; pero conste que les se usa aún muy frecuentemente como complemento directo, acaso más con aquellos verbos que aunque transitivos parecen intransitivos por su significado; v. gr.:

Testigos de extraordinarios acontecimientos que les convidaban al canto heróico (M. de la Rosa).

Respecto del le y lo para el masculino, nosotros nos decidiríamos de muy buen grado por la opinión de Clemencín, Salvá y Bello, que abogan por el lo para significar objetos, y el le para personas ú objetos personificados. Ejemplos: Pienso que hasta ahora no he visto el cielo ó que ahora lo veo por primera vez (Galdós);

Manda que cualquiera que sepa quién es el culpable le denuncie para salvar á Tebas (M. de la Rosa).

Los andaluces abusan tanto del lo, que es la forma casi exclusiva que emplean tanto para cosas como para personas, en locuciones como ésta:

¡Cuidado si está el chico que da gloria verlo! (P. A. de Alarcón.)

En cambio en Madrid se prodiga hasta la saciedad el le: Llevó su complacencia hasta el extremo de pedirme el borrador, que conservaba, y leerle todo (M. Romanos).

353. **Pronombres de respeto.** — Los pronombres usted (V.), usía (V. S.) y vuecencia (V. E.), que se emplean para dirigirnos respetuosamente á la persona que escucha, son no obstante de tercera persona para los efectos gramaticales:

Usted me perdone, si le digo; Usta resolverá lo que mejor le parezca; Vuecencia en su alto criterio resolverá.

Historia. — Usted es contracción de vuestra merced que se usó mucho en los tiempos clásicos, como también y desde mucho antes voacé, vuesarcé:

Si vuesa merced quiere un traguito, aunque caliente, puro, aquí llevo una calabaza llena de lo caro (Cerv.).

Esto oyó un valentón y dijo: Es cierto Cuanto dice *voacé*, seor soldado, Y quien dijere lo contrario, miente (Id.).

Cuídese de no concertar el plural ustedes con la segunda persona, como hacen en algunas regiones.

354. Orden de colocación. — Las formas simples de los complementos pueden ser afijas y enclíticas: llamare-

mos afijas á las que preceden al verbo y van separadas de él, y enclíticas á las que á manera de sufijos se juntan al verbo que las rige formando con él un todo. En las locuciones se dijo y díjose, el se primero es afijo, el segundo, enclítico. Para su recta colocación, estableceremos las reglas siguientes:

1.ª Con el modo indicativo las formas complementarias me, te, se, le, la, lo, los, las, nos, os, pueden preceder ó seguir al verbo. Ejemplos:

Sueña el rico en su riqueza Que más cuidado *le ofrece* (Calderón);

Su personalidad, tímida y modesta, se esfuma y desvanece (M. Pelayo);

Obsérvase esto aun en el misticismo heterodoxo (Id.).

2.ª Con el modo subjuntivo las citadas formas de ordinario son afijas ó preceden al verbo. Ejemplos:

No te digo más sino que *la veas*, y verás que no te he dicho nada, según lo que *te pudiera* decir, acerca de su hermosura (Cerv.);

Que nadie se acuerde de mí, para votarme (M. Romanos).

3. Con el imperativo, el infinitivo y el gerundio, siempre son enclíticas.

¡Dime, Padre común, pues eres justo! (Argensola); Elegidle por juez, y haciendo gratas

Del genio la invención y la riqueza (M. de la Rosa).

Es también poeta dramático y me complazco en *reco*nocerlo así (M. Pelayo).

Respecto de las formas enclíticas con el indicativo, debemos advertir que se emplean muy poco en la prosa, cuando el verbo

no empieza la frase, y mucho menos si ya se ha expresado el sujeto. En *Antonio viénese conmigo* tiene algo de chocante para un oído delicado, como lo tiene en el pasaje siguiente:

Con ánimo decidido y resolución heróica pasóse con armas y bagajes á la humilde prosa (M. Romanos).

Después de las negaciones no, nunca, nada, se emplearán en el indicativo las formas afijas y no las enclíticas: estaría mal dicho no viniéronse conmigo, nunca dijome tal cosa, nada sábese de cierto.

Respecto del subjuntivo, debemos tener presente que en las oraciones optativas dicho modo toma cierto aspecto de imperativo y puede llevar pronombres enclíticos: válgame Dios, téngase usted derecho, dijérase que lo había adivinado.

**Historia.** — El enclítico de tercera persona, al unirse con el infinito, convertía su r final en l por asimilación, diciendose hasta en la época clásica hacelle, tenello:

Habrá sabido ya el gigante de que yo voy á destruille (Cerv.).

También en frases determinadas de gerundio solíase colocar antes de éste el pronombre afijo, no lo viendo, no lo siendo, no me convidando. Juzgamos que cuando el pronombre lo con carácter reproductivo de una oración anterior va entre el advervio me y el gerundio, la locución tiene una gracia particular muy castiza, que es lástima desterremos del lenguaje.

- 355. Formas pronominales con los tiempos compuestos.—Con los tiempos compuestos, lo mismo las formas afijas que las enclíticas acompañarán al auxiliar, nunca al participio; v. gr.: habíale dicho y no había díchole, me he convencido, heme convencido y no he convencidome.
- 356. El Lo reproductivo. El pronombre lo, forma complementaria de ello (neutro), reproduce muchas veces como predicado y como complemento ideas ú oraciones expresadas anteriormente.

Dijo que estaba enfermo no estándolo (no lo estando); Fingieron quedar contentos no quedándolo;

Dice que le ha escrito el ministro; yo no lo creo.

Con el verbo haber se reproducen ideas anteriores mediante las formas genéricas le, la, los, las, teniendo en cuenta que estas formas son complementos directos, que admite el verbo haber en su uso impersonal: ¿Hay función hoy?—La hay; ¿Habrá concurrentes?—Los habrá; ¿Hubo fiestas el año pasado?—Las hubo.

En ayuda de las ideas morales vienen los sentimientos, que

también los hay muy morales (Balmes).

Parecidas á estas frases elípticas, hay muchas en castellano que originan multitud de modismos, que constituyen su principal riqueza. Mantenérselas tiesas; cogerlas al vuelo; donde las dan las toman; ajustárselas á alguno; etc.

357. Casos terminales mi, ti, si.—Se usan siempre con preposición, debiéndose advertir que si los términos se repiten hay que repetir la preposición, no bastando las palabras conjuntivas para suplir á ésta. No puede decirse:

De mi y ti, sino de mi y de ti; por mi y ti, sino por mi y por ti.

La preposición entre es la única que puede regir los casos sujetivos yo, tú, nosotros, vosotros, en vez de los terminales.

Entre tú y yo lo hicimos;

Entre el Crucifijo y yo se interpone (Valera).

Historia. — En los tiempos clásicos, aunque raras veces, se usaba en este caso el terminal:

La mucha amistad que hay entre el P. Salazar y mi.—(S. Teresa).

358. Combinación de dos pronombres. — Cuando concurren dos complementos, uno directo é indirecto el otro, de personas distintas, el directo se empleará en la forma simple y el indirecto en la compuesta.

Me presenté á tí, á vosotros, á él, á ellos.

Te presentaste á mí, á nosotros, á él, á ellos.

Nos presentamos á tí, á vosotros, á él, á ellos.

Exceptúanse los pronombres de tercera persona cuyas formas simples pueden concurrir con las simples de las otras personas. Ejemplos: te lo presenté, me lo presentaste; te los di, me los diste.

Nacen de aquí multitud de combinaciones que procuraremos indicar: designaremos el complemento directo con la letra A y el indirecto con B.

Creemos inútil seguir aduciendo más ejemplos, que cualquiera puede buscar por sí mismo.

En todas las combinaciones en que entre el reflexivo se con las formas simples de los otros pronombres, el reflexivo debe precederlas. No se dirá, pues, me se, te se como dicen y hasta escriben algunos por ignorancia, sino se me, se te, se le, se nos, se os, se les. Ejemplos:

¿No se te ocurre que mujer que por tales pequeñeces te despide no es digna? (Pereda). — No se me ocurre tal cosa, y á ti debiera ocurrirsete en cambio... (Id.).

En los demás casos en que no entra el reflexivo, la segunda persona irá antes de la primera, y ambas antes de la tercera. Ejemplos: *Te me* ofreciste desinteresadamente; *me la* ofreció con espontaneidad; *te lo* diré, si quieres.

359. Concurrencia de tres formas simples.—En este caso, primero va el complemento directo y después los dos indirectos en la siguiente disposición: Hágasemele un recibimiento afectuoso; dende el se representa el caso reflejo del sujeto recibimiento, me á la persona que realiza el mandato y le á la que ha de recibir la acción.

# ARTÍCULO II

### USO DE LOS PRONOMBRES RELATIVOS

- 360. Naturaleza de los pronombres relativos.—Entre los adjetivos pronominales, los que más se acercan á los sustantivos son los pronombres relativos, porque la mayor parte de las veces reproducen sustancias, bien que con caracter conjuntivo. Cuando decimos este libro que ves; el hombre cuya hija ha venido, las palabras que y cuya reproducen á los sustantivos libro, hombre, enlazándolos estrechamente con la oración que sigue. Estos medios de enlace ó de unión son no solamente muy útiles sino necesarios á las lenguas, pues sin ellos tendrían que repetirse á cada paso las dicciones ó dejar descosido y sin nervio el discurso.
- 361. Uso de que y cual.—Aunque sinónimos, no pueden emplearse promiscuamente estos dos relativos. Para distinguirlos estableceremos algunas reglas:
- 1.ª Que se usa con preferencia á cual siempre que sea sujeto ó complemento directo del verbo, salvo que esté muy distante de su antecedente:

No hay una sola pincelada que no sea de mano maes tra (M. de la Rosa);

El cuadro que ofrecía la incomparable vega (M. Romanos).

En el primer ejemplo el que es sujeto del verbo sea, y el del segundo es complemento directo de ofrecía.

2.ª En las oraciones relativas que no son propiamente subordinadas á otras, puede ponerse con ventaja el cual, la cual, en vez del simple que, y decimos con ventaja porque las mismas terminaciones numéricas de cual y la compañía del artículo contribuyen á dar claridad á la cláusula, determinando con toda precisión el antecedente:

Con sus propios medios, los cuales en gran parte no pertenecen al arte, sino á la ciencia (M. Pelayo).

 $3.^{a}$  En oraciones subordinadas de relativo y para los complementos que llevan las preposiciones a, de, en es preferible el empleo de que. Ejemplos:

No sé nada de que hablarte; He perdido la carta en que me hablabas de eso; Son hechos á que yo no puedo referirme.

4.ª Después de las preposiciones por, sin, tras y de las disílabas se prefiere el cual, la cual, lo cual.

Ese es el puerto hacia el cual se encamina nuestra nave;

Tal es la causa por la cual no pude salir;

Ya veo la edición tras la cual vengo tanto tiempo ha.

5.ª La preposición con lleva indiferentemente uno ú otro relativo:

Toma un cuchillo con que poder partirlo; Un oso con que la vida Ganaba un piamontés (Iriarte);
Es un don con el cual se puede subir muy alto.

362. Otros oficios de cual.—Hay ciertos casos en que el pronombre relativo cual pasa á adverbio de comparación, equivalente á del mismo modo que:

Cual sobre el lecho de dorada arena Explaya el Tajo sus raudales puros... No de otra suerte en el rotundo labio De la excelsa Caliope resuena Noble dicción (M. de la Rosa).

En esta acepción suele también contraponerse á tal, su correlativo.

Tal paró el demonio nuestra ánima por el pecado, cual paró el cuerpo de este Santo (Granada).

 $Qu\acute{e}$  partitivo. — Ya hemos dicho que en las exclamaciones es muy común el sentido partitivo con muchas palabras, especialmente con el relativo  $qu\acute{e}$ , muy usado:

¡Qué de picardías no le habrá contado de mí!

363. El pronombre cuyo.—Acerca de este relativo ya hemos tratado en la primera parte y expuesto su carácter posesivo. Ahora nos concretaremos á decir que á diferencia de los otros relativos no concierta nunca con su antecedente; sino con la cosa por éste poseída, y además que puede ir separado del sustantivo á que modifica. Ejemplos:

El hombre, cuya era la casa, trató de venderla;

El hombre, cuyos eran los libros, los reclamó.

En estos ejemplos el antecedente es hombre; cuya y cuyos se refieren respectivamente á casa y libros, con los cuales conciertan. En ambos casos podemos sustituirlos por el relativo de quien;

El hombre, de quien era la casa, trató de venderla; El hombre, de quien eran los libros, los reclamó; sustitución que ya es un indicio de que el posesivo cuyo está bien usado.

Para que pueda separarse en esta forma el posesivo cuyo de la palabra con que concierte es preciso que haga de predicado con el verbo ser. No estaría bien: El hombre, cuya permanecía abierta la casa...

Por lo que toca á quien ya hemos dicho en la lexicología lo suficiente para su empleo.

### ARTÍCULO III

#### PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS

Los pronombres demostrativos no se concretan á determinar el puesto que un objeto ocupa con relación á la persona que habla, sino que además expresan otros oficios.

364. Oficio temporal de los demostrativos.— En su oficio temporal, este designa una época ó momento próximo al que habla, ese una relación pasada ó venidera con la persona que escucha, y aquel lo que se considera muy distante de uno y de otro. Ejemplos:

Ese día que tú tanto temes está muy próximo; Aquellos eran otros tiempos; Desde este momento te despido de casa;

365. Reproducción demostrativa de conceptos.—
Otras veces dichos pronombres no se refieren ni á lugar ni á tiempo sino que reproducen una idea vertida en la conversación, y que según sea la persona que la exprese, ó la mayor ó menor distancia del momento de emitirla, así se reproducirá por ese, esa, eso; este, esta, esto; aquel, aquella, aquello. Ejemplos:

No digo esto por molestarte, sino para que te corrijas; esto es lo que acabo de decir;

Usted cree que esa es la razón que me ha movido á obrar; esa reproduce una razón que la segunda persona ha emitido equivocadamente;

Que todas las ciudades de la costa estaban adheridas al movimiento y que éste podía contar [ya con un triunfo seguro (M. Romanos).

Ese, esa, eso con sentido despectivo. — El demostrativo ese heredó de la lengua latina una connotación de desprecio ó desdén que se emplea muy frecuentemente en castellano:

Esos inmundos trágicos atentos Al aplauso común (Rioja).

366. Aquel con sentido enfático.—El demostrativo aquel, aquella, aquello, suele usarse muchas veces enfáticamente para encarecer la importancia de una cosa. Ejemplo:

De aquella originalidad y altivez de pensamiento, de aquel vigoroso y levantado estilo que caracterizan al poeta creador (M. Romanos).

El adjetivo mismo para reforzar la demostración.— El adjetivo mismo unido á los demostrativos, no sólo sirve para reforzar la demostración, sino que además viene á suplir la falta del demostrativo latino de identidad (idem, eadem). Ejemplos:

Ese mismo fué quien te quitó el dinero;

bastaría con ese para la inteligencia de la frase, pero el adjetivo mismo viene á referir á ese con otras fechorías análogas.

367. Orden en que deben colocarse los demostrativos.—Los demostrativos que suplen á un sustantivo se colocan en el puesto que éste debiera tener: los demostrativos adjetivos van antes del sustantivo á que modifican y sin artículo, ó después pero con artículo:

Esta casa, la casa esta; aquellos tiempos, los tiempos aquellos.

### ARTÍCULO IV

#### PRONOMBRES POSESIVOS

368. Pocas dificultades ofrece en castellano el uso de los pronombres posesivos. Si van antes de un sustantivo se apocopan y rechazan el artículo, si van después se usan en toda su integridad y piden artículo:

Mi casa está algo más arriba; La casa mía es la de enfrente.

No podemos aprobar la reunión del artículo indefinido un con los posesivos apocopados en frases como esta: Un mi amigo fué el que me lo contó, en lugar de un amigo mío.

Mi hombre, nuestro hombre son locuciones del estilo familiar que empleadas oportunamente tienen mucha gracia, y que denotan cierto cariño, en ocasiones irónico, hacia la persona de que se viene tratando:

Cuando más extático se hallaba mi hombre diluyendo sus pensamientos (Galdós).

369. El posesivo suyo. — Es uno de los pronombres más difíciles de manejar en castellano, porque se presta á ambigüedades sin número. Como suyo es el posesivo de tercera persona, si en la oración entran varios sustantivos no se sabe muchas veces á cual referirlo.

Suyo por su propia naturaleza reflexiva se refiere por regla general, y siempre que no haya indicación en contra, al sujeto del verbo:

Pedro buscó á Juan para llevarlo á su casa;

quizá la intención del que habla sea referirse à la casa de Juan, pero mientras no lo dé á conocer por cualesquiera otros indicios, nosotros debemos entender que se trata de la casa de Pedro, sujeto de la oración.

La poesía que se vale para sus imitaciones del discurso elevado y hermosísimo (M. de la Rosa).

No quiere decir esta regla que el pronombre suyo no pueda referirse á cualquier complemento que entre en su oración ó en alguna próxima. Lo que es que esto debe hacerse con mucho tino y cuidado para evitar el sentido reflexivo. No existe tal peligro si decimos: El hombre conoce á Dios por sus obras; pero sí lo hay en esta otra locución: El hombre se acerca á Dios por su amor; bien que aquí lo natural es entender que el amor es del hombre. Véase el cuidado con que los antiguos procedían en tales construcciones:

Buscó el Cardenal manera para apartar totalmente al rey de la reina, y por esta vía ganar más su gracia dél, y á ella hacerle pesar (Rivadeneira).

# CAPÍTULO VIII

### SINTAXIS DEL VERBO

# ARTÍCULO I

# USO GENERAL DEL VERBO

- 370. Construcción del verbo transitivo. Todo verbo transitivo puede llevar después de sí un complemento directo de su acción que se pone con la preposición á si es de persona ú objeto personificado, sin preposición si es de cosa: Cristóbal Colón descubrió la América; César venció á Pompeyo.
- 371. Complemento con preposición ó sin ella.—Se omite á veces la preposición con los complementos de persona:



- 1.º Cuando no se expresan por un sustantivo propio, sino por un apelativo de comprensión tan general é indeterminada que rechaza el artículo: Conviene que los reyes sepan elegir ministros probos é inteligentes.
- 2.º Cuando llevando el artículo, no designan propiamente las personas sino los cargos, títulos ó dignidades de que están revestidos: El rey ha nombrado ya los gobernadores de provincias. No disonaría tampoco la preposición, pero tal vez cambiaba algo el concepto.

Estas dos excepciones obedecen á un principio muy lógico-La preposición á en esta construcción es signo de *personalidad*, y es claro que en los ejemplos anteriores se borra la idea de la personalidad para quedar absorbida dentro de la de especie ó género.

En cambio llevan la preposición muchos nombres de cosas y abstractos cuando por ficción poética se personalizan, lo cual se hace extensivo á corporaciones ó personas jurídicas:

Al Amor descuidado
Cogieron las Pimpleas,
Y con grillos de flores
Al decoro le entregan (Villegas).

Nadie pudo vencer á la iglesia de Jesucristo.

Como el relativo quien y los indefinidos alguien, nadie, siempre connotan personas, es natural que lleven la preposición:

El hombre, á quien viste en mi casa, te conoce mucho.

No hemos topado á nadie, respondió Don Quijote, sino á un cogín y á una maletilla, que no lejos de este lugar hallamos (Cervantes). Aquí ha querido festivamente Cervantes continuar la idea de personalidad, aplicándola á cogín y maletilla.

Maldecía Sancho el bálsamo y el ladrón que se le había dado (Cervantes). La falta de personalidad de bálsamo se extiende

también al ladrón que lo había dado, que en efecto no gozaba en aquel caso de los atributos de persona.

Con nombres propios de ciudades. — Se pone la preposición:

He visitado á Londres y á París.

Hemos visto á Málaga y á Sevilla.

Aquí no es la idea de personalidad la que reclama la preposición sino la determinación de tales sustantivos propios.

- 372. Construcción del verbo intransitivo. El verbo intransitivo expresa una acción inmanente en el sujeto que la ejecuta, y de ordinario sólo lleva complementos indirectos ó circunstanciales: El niño pasea por el jardín; Soñé contigo.
- 373. Cambio de oficio entre los verbos transitivos é intransitivos.—Todos los verbos transitivos pueden dejar de serlo si los usamos en sentido abstracto; esto es, sin que su acción se ejerza sobre una cosa determinada: Amemos, que amar es la vida; quien á hierro mata, á hierro muere; más sabe el loco en su casa, que el cuerdo en la ajena.

La mayor parte de los intransitivos pueden, en cambio, recibir un complemento directo que los convierta accidentalmente en transitivos: El niño pasea á su hermanito; soñé cosas muy desagradables.

Ante todo debemos hacer una advertencia general, y es que al convertirse en transitivo un verbo que por su naturaleza no lo es, empieza por cambiar más ó menos profundamente su significado, revistiéndose de otro metafórico. El verbo pasear de los anteriores ejemplos no significa lo mismo en ambos: en el primero, expresa una acción que el sujeto realiza en sí mismo, que no sale de él, de todo punto subjetiva é inmanente; en el segundo, implica actos que se ejercen sobre otra persona, la acción es ahora subjetive-objetiva, y hay algo externo que la completa.

Los intransitivos que originariamente llevaron un complemento que, por ser siempre el mismo, dejó después de expresarse como respirar, hablar, soñar, etc., lo toman de cuando en cuando aunque con las modificaciones consiguientes; por ejemplo:

Respira malos olores, aire viciado, ácido carbónico; Habla necedades, palabras inconvenientes; Sueña cosas tristes, posiciones sociales ventajosísimas; llorar lágrimas sería en absoluto una locución que podría tacharse de incorrecta, y sin embargo está bien en

¿Crees que no he llorado lágrimas de sangre? (P. A. de Alar-cón):

Reir es otro verbo intransitivo, pero todo el mundo rie las gracias de un niño:

Lloró la gran victoria el turbio Esgueva, Pisuerga *la rió, rióla* el Tajo Que en vez de arena granos de oro lleva (Cerv.).

Reventar: Así cuando en Sicilia el Etna ronco Revienta incendios (Moratín).

Entrar: Los que tienen puesto cerco sobre una gran fuerza, la rodean y cercan por todas partes para ver por donde mejor la entrarán (Granada).

Influir: Una melancolta que influye en su mente el recuerdo de su matrimonio indigno y estéril (Valera);

Crecer: Crece el humor de mis cansados ojos

Las aguas de este río (Cerv.).

Arder: A quien hiela el desdén y el amor arde (L. de Vega).

Dormir: Á veces un corazón inexperto duerme tranqui!amente el sueño de la inocencia (Balmes).

Volar: La minaron por tres partes, pero con ninguna se pudo volar lo que parecía menos fuerte (Cervantes).

Antes de terminar esta materia y como contestación á los gramáticos de la pasada centuria que tenían los verbos metidos en cajetines infranqueables, séanos lícito transcribir las siguientes palabras de Meyer-Lübke: «No es posible trazar con todo rigor una linea divisoria entre las dos clases de verbos que podemos llamar transitivos é intransitivos, porque son tales los cambios que entre ellos se verifican que estamos tentados á decir que cada verbo tiene su historia particular. Resulta, pues, que la exposición de estos hechos más corresponde á los diccio-

narios que á la Gramática, la cual debe concretarse á ciertos puntos de vista generales.

374. Verhos pronominales.—Son aquellos verbos que nunca pueden separarse de una forma simple de los pronombres que les sirva de complemento directo; v. gr.: arrepentirse, atreverse. jactarse, dignarse, quejarse, desvergonzarse, etc. Estos verbos, que de suyo no son activos, tampoco pueden considerarse como intransitivos, al menos gramaticalmente, pues siempre llevan complemento, y cuando no lo llevan es por alguna licencia poética que los desnaturaliza. Ejemplos:

Pedro se arrepintió de su pecado; Antonio se jacta de valiente; Yo me quejo de su silencio.

No hay que confundir estos verbos con otros muchos cuyo uso ordinario es pronominal, pero pueden deponer el caso reflejo.

Existen, en efecto, muchos verbos que se usan en la forma intransitiva y en la refleja, sin aparente variación en su significado, pero en el fondo difleren mucho. Vamos á citar algunos.

Reir, reirse.—Parece que dicen lo mismo y, sin embargo, en la forma refleja reirse entraña cierto acto de voluntad, cierta deliberación que no hay en reir. Ejemplos:

De esto se rió muy de veras su padre (Cerv.); Todos rieron la ocurrencia.

Morir y morirse.—La acción del segundo es más lenta, más gradual que la del primero. Si á uno le dan un balazo que le produce la muerte instantáneamente, nadie dirá que se murió, sino que murió; pero si la herida da algunos dias de espera, diremos que al cabo se murió.

Ir é irse.—Este segundo tiene algo de definitivo, de voluntario y pensado: No es que va á Málaga, sino que se va á Málaga, para establecerse allí;

Váyase Vm. norabuena su camino adelante, y enderécese ese bacín que trae en la cabeza (Cerv.).

### ARTÍCULO II

#### RÉGIMEN DEL VERBO

- 375. Ya hemos visto al hablar del verbo transitivo que éste lleva un complemento directo, con preposición ó sin ella. Este complemento puede ser un sustantivo, un adjetivo sustantivado, un pronombre ó un infinitivo. Hablaremos, pues, ahora, del régimen indirecto que acompaña tanto á los transitivos como á los intransitivos, especialmente á los últimos.
- 376. Régimen del verbo con la preposición á.—El régimen indirecto es por su naturaleza de carácter personal, porque sirve para designar la persona ó cosa personificada en quien la acción, ya completa, recae para bien ó mal.

Sería tarea imposible el enumerar todos los verbos que se construyen con este régimen, y nos limitaremos á reglas generales enumerando sólo los más frecuentes.

377. Rigen la preposición á con el complemento indirecto los transitivos, cuyo complemento directo es de cosa y el indirecto de persona: El niño dió la lección al maestro.

# Siguen esta construcción:

Añadir agua al vino.

Dar dinero á la criada.

Conceder honores á los sabios.

Ceder: Cedió á su hermana todos sus derechos.

Entregar el poder á los más dignos.

Facilitar los medios de prosperar á la agricultura.

Ofrecer garantías al comprador.

Prestar dinero á alguno.

Proporcionar libros al buen estudiante.

Comunicar: Comunicó á su padre la noticia.

Escribir: Escribió á su hijo una carta cariñosa.

Referir el suceso á su padre. Contar á uno muchas cosas. Ocultar á la esposa la desgracia del marido. Poner puertas al campo. Proponer á uno un buen negocio. Oponer razones á razones. Confiar un secreto al amigo. Fiar dinero á alguno. Permitir la entrada á todos. Tolerar á alguien una palabra. Consentir: No consientas al niño esas costumbres. Sufrir al prójimo sus debilidades. Quitar importancia al asunto. Negar el saludo á una persona. Asegurar algo á alguien. Afirmar algo á alguien. Enseñar matemáticas á los niños. Pedir dinero á alguien, á rédito. Rogar el perdón lpha Dios. Preguntar muchas cosas á alguno. Aconsejar: Aconsejó á Pedro la serenidad. Decir: Dijo cuatro verdades á su adversario. Acercar una cosa á otra. Arrimar una silla á la pared. Aproximar: El cometa se aproximaba al sol. Enviar algo á una persona. Remitir una carta al amigo. Dirigir la palabra al auditorio. Elevar preces al cielo. Aportar datos al sumario. Atraer: Atrae á sí los demás planetas. Unir la preposición al verbo: Agregar algo á lo ya dicho; Contestar: A mis argumentos solo contestó vaciedades. Conducir á uno á su perdición, el trigo al granero. Mostrar: Mostró á Moisés dos tablas de piedra. Juntar la osadía á la imprudencia. Pegar una cosa á otra. Comparar una cosa á otra. Exhortar: Le exhortó al martirio.

Incorporar una cosa á otra.

Impulsar: Lo impulsó á la desesperación. Compeler: Le compele á la obediencia.

Inclinar  $\acute{a}$  uno  $\acute{a}$  determinadas soluciones. Inducir: Le indujo  $\acute{a}$  cometer tales actos. Provocar un conflicto  $\acute{a}$  la autoridad.

378. Se construyen con la preposición á los intransitivos que designan favor, adhesión, obediencia, tendencia, sucesión. etc.

Obedeced á vuestros padres.

Rigen, entre otros, complemento con  $\alpha$  los intransitivos siguientes:

Favorecer á los necesitados. Perjudicar á los enemigos, á la salud. Contribuir á la perdición de alguno. Cooperar al bien público. Oponerse á todo lo razonable. Faltar á los respetos debidos. Suplicar á Dios. Amenazar á los enemigos. Aspirar á ser rico, á santo. Incumbir: Eso no incumbe al ministro. Ascender á oficial, á tres mil pesetas. Acudir á la cita. Tender: Tiende á su perdición. Propender á lo malo. Arribar al puerto. Pertenecer á la milicia. Importar: Eso no importa á nadie. Tocar: Eso no nos toca á nosotros. Concernir: Lo que concierne á tales asuntos. Convenir á uno, á la salud pública. Parecer: Pareció bien á su padre. Obstar: No obsta á mis propósitos. Acontecer á uno alguna desgracia. Suceder á uno un percance. Agradar á todos, no es posible. Desagradar á Dios es gravísimo mal. Servir.—¿Á quién servía? —A Layo (M. de la Rosa). Seguir al general. Preceder á los que van detrás.

379. Con la preposición de. — Se construyen con la preposición de y complemento circunstancial de causa, origen, materia, etc., muchos verbos transitivos que además llevan el complemento directo que como á tales corresponde. En estos casos, el término de la preposición es con más frecuencia de cosa que de persona. Ejemplos:

Absolvió al ladrón de la pena.

# Véanse algunos de esta clase:

Librar á uno de quebraderos de cabeza. Exceptuar á alguien de una pena. Sacar: Sacó á su hermano de la cárcel. Acusar al reo de un delito. Arquir: Arguye á los filósofos de falsedad. Denunciar á cualquiera de tal crimen. Convencer: Le convenció de mala fe. Acordarse de la desgracia. Olvidarse de la lección. Avergonzarse de las malas acciones. Aburrirse de trabajo tan árido. Compadecerse del delincuente. Apiadarse de los desgraciados. Dolerse de haber ofendido á Dios. Condolerse de la desgracia del prójimo. Arrepentirse de las debilidades. Fiarse de los amigos. Felicitarse de las buenas acciones. Congratularse de la venida de su padre. Persuadirse de la verdad de una cosa. Cuidarse de la disciplina. Enojarse de muchas cosas. Convencerse de la falta de razón. Gloriarse de cosas fútiles. Jactarse de hermosa. Alegrarse de la prosperidad ajena. Llenar la casa de lamentos. Colmar á uno de beneficios. Cargar el carro de utensilios. Vestir á uno de verano.

Despojar á uno de todos sus bienes. Desnudar á alguno de toda su ropa. Descargar: Descargó á su padre de esos cuidados. Desembarazar el camino de piedras. Rodear de muros la ciudad. Cercar de setos toda la finca. Conjeturar algo de lo ya dicho. Inferir una verdad de otra. Deducir lo desconocido de lo conocido. Recibir dinero de alguien. Recabar del juez la libertad. Tomar de la mesa un libro. Separar la cizaña del trigo. Apartar á los buenos de los malos. Arrancar de la tierra una planta. Sacar agua del pozo. Curar al enfermo de su dolencia. Desterrar á uno de su patria. Expulsar del reino á los perturbadores. Preservar del contagio á los sanos, etc. etc.

380. Hay, además, muchos intransitivos que sin llevar régimen directo, pueden ir acompañados de la preposición de, indicando alejamiento, separación.

Antonio cayó de la ventana.

# Citaremos algunos:

Depender del padre.

Descender de humilde familia.

Derivarse de otras palabras.

Nacer: Eso nace de las mismas causas.

Provenir: Su disgusto proviene de la enfermedad.

Proceder: Eso procede de que se ha descuidado.

Manar de la misma fuente.

Prescindir de lo que es secundario.

Huir de las repeticiones.

Disfrutar de excelente salud.

Gozar de la herencia bien adquirida.

Usar de buenos medios.

Abusar: Quien abusa de la libertad no es digno de ella.

. 3

Protestar de las palabras inconvenientes.
Reir de las ocurrencias del niño.
Carecer de dinero.
Necesitar de la ayuda de Dios.
Tratar de Aritmética.
Hablar de lo que no se entiende.
Padecer de fiebres tíficas.

381. Con la preposición en. — Se construyen con la preposición en muchos verbos que real ó figuradamente designan la situación local, el reposo, la carencia de movimiento. Ejemplo:

Nos ocupamos en estudiar; descansa en el lecho; vive en Madrid.

Creer en Dios.
Confiar en Dios.
Esperar en la misericordia divina.
Apoyarse en razones muy sólidas.
Meterse en lo que no importa.
Caber en poco espacio.
Acertar en sus sospechas (M. de la Rosa).
Cebarse en la desgracia de alguno.
Residir en el campo.
Pensar en asuntos muy hondos.
Reinar en España, en los corazones.
Quedar: se quedó en camisa, en la calle.
Inducir: eso me indujo en error.
Incluir: la respuesta está incluída en la pregunta.
Entender en muchos negocios á la vez, etc., etc.

En cuanto al régimen de los verbos con las preposiciones con, contra, para, por, etc., el uso es tan vario y muchas veces tan caprichoso, que el pretender reducirlo á reglas sería punto menos que imposible, y de una utilidad muy dudosa. Por otra parte, las reglas generales que pudiéramos establecer, irán expuestas en lugares más oportunos.

## ARTÍCULO III

### USO DE LOS TIEMPOS

382. El presente. — El presente no limita la designación temporal al momento en que se profiere la palabra. Muchas veces las acciones han transcurrido ya, son enteramente pasadas, y sin embargo el que habla ó cuenta los hechos quiere presentarlos con tal viveza que los designacomo si acaecieran á sus ojos. Esto es lo que sucede con el presente histórico.

Lope de Vega, describiendo la entrada de Saladino en Jerusalén, se expresa de este modo:

«Míranle las mujeres abrazando sus hijos de temor; y ellos buscando con ansiosa boca los pechos para esconderse, hállanlos estrechos. Los venerables viejos suspirando, y los mancebos deshechos en lágrimas, todos ven en el semblante del vencedor pintada la crueldad y decretada la muerte.»

En el anterior ejemplo míranle está por miráronle, hállanlos por hallábanlos; ven por veían.

En la oratoria y en la poesía es muy frecuente el presente histórico que retrata los hechos como si estuviesen á la vista de los lectores ó del auditorio, produciendo, sin duda, una impresión más honda que los pretéritos; los cuales reproducen las acciones pasadas como de reflejo, y perdida la vitalidad actual que poseyeron.

El presente puede equivaler á futuro en dos casos: 1.º cuando la acción se considera tan próxima y ya tan segura que se da como realizándose: Esta noche vamos al teatro; mañana salimos de caza unos amigos; 2.º en las oraciones hipotéticas con la conjunción si: Si este año apruebas las asignaturas, te daré un premio.

El presente designa también las verdades que siempre perduran: La tierra gira alrededor del sol.

383. Pretérito imperfecto.—Como el oficio peculiar y propio de este tiempo es expresar la coexistencia con otras acciones, es muy común el que connote ideas de *duración* y estados *habituales* y repetidos de las personas ó cosas. Ejemplos:

De cuando en cuando *volvía* la cabeza á ver si *veía* los caballeros y gigantes que su amo nombraba (Cerv.).

Los sauces destilaban maná sabroso; reíanse (1) las fuentes; murmuraban los arroyos; alegrábanse las selvas y enriquecíanse los prados con su venida (Id.).

En las descripciones se emplea muy á menudo el pretérito imperfecto para el claro-oscuro del cuadro, para las acciones secundarias que amplían la principal. En el ejemplo anterior se ve esto con claridad.

Historia. — En los romances populares de la primera época de nuestra lengua, el imperfecto tiene á veces significación de presente:

No lo harás así, buen Cid, Que yo buena lanza había (Romanc. del Cid).

384. Pretérito perfecto. — El uso de este tiempo en sus formas simple y compuesta, ofrece algunas dificultades.

<sup>(1)</sup> Véase de paso cómo Bello se equivocó al creer que reirse en la forma refleja no puede usarse aplicándolo á la naturaleza, en el sentido de mostrarse placentera y risueña.

No es este solo el caso en que nuestros clásicos emplearon dicho verbo en tal sentido.

La forma simple amé, leí, temí, presentan la acción como ya terminada en el momento de hablar, hasta el punto de que basta emitir una acción en pretérito para insinuar ó negar implícitamente que la acción exista en la actualidad: Fué joven, estuvo ausente, quieren decir que ni es joven, ni está ausente ahora el sujeto del verbo.

El perfecto simple no podrá, pues, usarse, mientras haya á la vista de los que hablan algún resto de la acción ó dure la época con la cual se relaciona: estaría mal el decir, hoy almorcé fuerte, porque si bien la acción está terminada la época perdura.

Por eso cuando la acción se da por acabada de un modo definitivo, es necesario servirse de las formas simples del pretérito:

No vine por mis pies á tanto daño: Fuerzas de mi destino me trujeron (1) Y á la que me atormenta me entregaron (Garcilaso).

El pretérito compuesto próximo he amado, he leido, supone que la acción es tan inmediata al momento en que se profiere que aún dura algo de ella, y así es que este tiempo no puede usarse cuando en la misma oración se indica una época completamente transcurrida. Estaría mal decir: Ayer ha venido tu padre á vernos. En la pasada centuria han florecido en España eminentes poetas. En cambio no disuena: La doctrina que Jesucristo ha predicado es lo más en harmonía con la naturaleza humana; porque si bien el hecho material ya pasó, la acción se considera como aún subsistente, viviendo Jesucristo en su Iglesia.

<sup>(1)</sup> Arcaismo: trujeron por trajeron. El radical de la 5.ª familia en el verbo traer fué mucho tiempo truj-e.

El pretérito perfecto remoto va siendo cada día de menos uso, no sólo entre los escritores, sino también en el lenguaje popular, en el que jamás se prodigó. Su concepto tiene algo de tan sutil y metafísico que no es raro el que tal suceda; y suele sustituirse ó por el pretérito pluscuamperfecto, en cuanto indica anterioridad á otra acción, ó por el perfecto simple, agregándole alguna otra palabra que supla la idea de sucesión inmediata. No bien hubo amanecido, salieron de la venta, son dos hechos sucesivos é inmediatos, presentándose el primero como un perfecto próximo respecto del segundo. El paralelismo puede establecerse en esta forma: amanece (presente), y saldrán (futuro) de la venta; ha amanecido (pretérito próximo) y salen (presente) de la venta; hubo amanecido (pretérito remoto) y salieron (pretérito absoluto) de la venta. Si se pusiera el pretérito pluscuamperfecto, desaparecería la sucesión inmediata de los hechos.

385. Futuro de indicativo. — La acción se asegura ó niega para el porvenir sin precisar tiempo más ó menos remoto; pero como al hombre le está casi siempre oculto el porvenir, es natural que este tiempo revista alguna indecisión en su significado, empleándose para oraciones de sentido dubitativo y á veces para indicar alguna conjetura ó probabilidad. Ejemplos:

¿Callarás por Dios ó te echaré con el diablo? (Celestina);

Tendrá hoy unos cuarenta años;

No tengo reloj; pero serán las ocho;

No habrá un hombre que pueda gloriarse de tener una carta escrita por ninguna de ellas (A. Flores).

Empléase también el futuro en vez del imperativo para expresar el mandato:

Amarás al Señor tu Dios y á Él solo adorarás.

Esta manera de mandato entraña una fuerza darticular, pues es de tal índole la obligación que impone, que se da por segura su ejecución (1).

<sup>(1)</sup> Antiguamente llegó á usarse el futuro en oraciones condicio

386. Futuro perfecto.— Su concepto es muy claro; la acción es futura, pero anterior á otra: Cuando tú vengas, te habré preparado habitación; habré preparado es tendré preparada.

Este tiempo sirve también para designar los hechos probables y las conjeturas, dándose por realizada la acción en el momento en que se habla. Ejemplo:

Y hubiera podido muy bien ahorrarse el trabajo de la versión que no habrá sido flojo (M. Pelayo); el habrá sido es sospecho que ha sido.

387. Condicional simple.—Este tiempo no puede decirse con propiedad que sea pasado ni futuro. Parece tener más parentesco con éste que con ningún otro, en cuanto lo que significa es posterioridad á otra acción:

Presente. — Si tuviera ahora un libro, leería;

Pretérito. — Dijiste que anoche irías al teatro;

Futuro. — Si mañana viniera mi padre, le *pediria* dinero.

Su principal oficio es subordinarse á una condición.

De la misma manera que los dos futuros toman á veces el sentido de indecisión ó conjetura, el condicional puede connotar también dicha idea: si me dicen que el ministro ha presentado la dimisión y yo vacilo en creerlo, me valgo de la fórmula condicional para hacer ostensible mi duda, y digo: La presentaría para denotar un hecho lejano, la habrá presentado si el acontecimiento se supone reciente.

De aquí nace la diferencia que hay entre estas dos frases:

Mi padre me aseguró que vendrá á la reunión; Mi padre me indicó que vendría á la reunión.



nales, donde hoy empleamos el presente-futuro de indicativo: To ma, si querras mi consejo (Valbuena). En la actualidad considera ríamos tal giro como un galicismo intolerable, aunque lo cierto es que tanto el francés como el castellano lo tomaron del latín.

388. Presente de subjuntivo. — Como el subjuntivo no presenta la acción como realizada, sino como de posible realización, es muy raro que signifique un presente bien determinado. De aquí que muchos le consideren como un futuro, y otros le denominen presente-futuro:

Presente: No hay historia humana que no tenga sus altibajos (Cervantes).

Y el vate que *presume* ser sublime, Elevando la frase hinchada, oscura, Es cual hueca fantasma (M. de la Rosa).

Futuro: Es preciso que yo le vea y se lo diga; Cuando venga tu padre, ábrele la puerta.

El presente de subjuntivo sustituye, por su índole optativa, al imperativo, especialmente en aquellas personas de que éste carece, encontrándose con harta frecuencia mezcladas sus formas. Ejemplos:

Salga con altivez y atrevimiento Vivo en la vista, en la cerviz erguido: Estribe firme el brazo en duro asiento, Con el pie resonante y atrevido.

(Céspedes.)

Boguemos, boguemos, La barca empujad (Espronceda).

Nadie diga de este agua no beberé.

389. Imperfecto de subjuntivo.—Las formas amara y amase, únicas que tiene el pretérito imperfecto de subjuntivo son de presente, de pretérito y en ocasiones de futuro:

Presente: Quisiera que leyeses;

Pretérito: No creo que César venciera á Pompeyo, si no fuese...;

Futuro: Si esta noche hubiera función, iríamos.

No es indiferente el uso de las formas en ra y se. La primera sirve para las oraciones hipotéticas y para las resultantes de la hipótesis, la segunda no; aquélla puede alternar con el condicional de indicativo, cosa que no puede hacer la otra. Véanse algunos casos:

> Si tuviera, si tuviese un libro, lo leería; Si tuviera, si tuviese un libro, lo leyera;

de aquí que el carácter de indicativo que en su origen tuvo la forma ra, como procedente del pluscuamperfecto de indicativo latino, y que nunca tuvo la forma se, da á aquella en ocasiones fuerza de oración independiente:

¿Qué te comieras?-Me comiera de buena gana una nuez.

También hay que notar sobre estas formas que en las oraciones hipotéticas enciérrase un sentido de negación implícita semejante al que ya hemos apuntado para el perfecto de indicativo. Ejemplos:

Me harías reir, Fernando, si no me diera compasión el estado en que se halla tu espíritu (Pereda).

El me harías reir es que no río, el si no me diera compasión supone que me da:

Lo mismo me explicaría y procedería, si fuera judio, moro ó protestante (P. A. de Alarcón).

Si fuera equivale á decir que no soy nada de eso.

El origen de la forma en ra explica suficientemente el empleo abusivo que de ella se hace para connotar acciones que deberían expresarse por el pretérito simple  $\delta$  el pluscuamperfecto de indicativo. Es un giro bastante extendido hoy y que conviene hacer desaparecer. Ejemplo:

Colgando en un rincón el menguado la úd que hasta enton ces tomara por dorada y harmoniosa lira (M. Romanos);

Tomara por había tomado:

Fuera ya entonces cuando el pecho mío, Lanzado allá de la terrestre esfera, Vió que el mundo era un árido vacío, El bien una quimera (Pastor Díaz).

Fuera por fué (1).

390. Pretérito de subjuntivo. — Haya amado, haya letdo expresan acciones que por un lado son pasadas, por otro futuras, cual corresponde al subjuntivo presente haya; así es que este tiempo se refiere de ordinario á pretérito, pero en ocasiones á futuro. Ejemplos:

Pretérito: Dudo que mi padre haya dicho eso; Futuro: No cierres hasta que no hayan venido todos.

En ambos ejemplos la relación es de anterioridad á los verbos *dudar* y *cerrar*, que en el primero es un presente, en el segundo un futuro.

391. Futuro de subjuntivo. — Este tiempo, cuyo uso han ido usurpando poco á poco las formas en ra y se, es un verdadero hipotético, y designa también presente y futuro:

Presente: «No sabemos quién sea esa buena señora que decís: mostrádnosla; que si ella fuere de tanta hermosura como significáis... (Cervantes).

Si ella fuere vale si ella es.

Y cuando esto *hicieres* y *abrieres* tus entrañas al necesitado, y le *socorrieres* y *dieres* hartura, entonces te *haré* tales y tales bienes (Granada).

Véase lo que sobre el uso de este tiempo dice el Sr. Alcalá Galiano, citado por Baralt en su Diccionario de galicismos:

<sup>(1)</sup> Este defecto es muy común en Jovellanos, en cuyas obras se encuentran pasaran por habían pasado, vinieran por habían venido, etc.

- Las lenguas francesa é italiana tienen que valerse del futuro de indicativo para suplir el tiempo igual del modo subjuntivo, que en ellas falta. Quand il viendra, Quando si svegliera se dice en la una y en la otra, al paso que en castellano, en lugar de Cuándo vendrá ó Cuándo se despertará, se dice Cuando viniere ó Cuando se despertare. Regido este tiempo por cuando, rara vez es confundido; pero no sucede lo mismo en los casos en que la partícula si le rige. Entonces es frecuente ver empleada la terminación en se en lugar de la en re, ó lo que es lo mismo, el pretérito imperfecto, cuando debería emplearse el futuro. Buena regla es para el uso de estos tiempos emplear el re cuando al verbo sigue otro en futuro indicativo, porque entonces el primero es futuro de subjuntivo; y al revés, cuando sigue un pretérito imperfecto de subjuntivo ó dígase condicional en ra ó ria, porque entonces el primer verbo está, si bien con otra terminación, también en imperfecto de subjuntivo, ó sea (no reconociendo en la Gramática castellana, como convendría hacerlo, el llamado en la francesa condicional) en el mismo tiempo del mismo modo. Sirvan de ejemplo los siguientes: Si viniere á verme le diré; Si te hablare de ello, le responderás.—Si viniese á verme le diria; Si me hablase de ello le responderia.

## ARTÍCULO IV

### MODOS DEL VERBO

392. Diferencias entre el indicativo y el subjuntivo.— El indicativo expresa la afirmación ó la negación del atributo respecto del sujeto de una manera absoluta, independiente de las palabras que le precedan ó le sigan; el subjuntivo subordina su atribución á otras acciones que en la misma cláusula entran para determinarlo: el indicativo significa directamente, el subjuntivo indirectamente; el indicativo puede separarse de las relaciones que le rodeen quedando la frase inteligible; si por el contrario el subjuntivo quedara aislado en la oración, nada significaría y se vería reducido á una expresión sin vida y sin sentido.

Esto es, hablando en tesis general, pues no hay que perder de vista que en oraciones optativas é imperativas puede muy bien ir solo el subjuntivo sin dejar por eso de tener un significado propio, si bien es verdad que por efecto de una elipsis á que ya está muy acostumbrada la mente del que habla. Séale la tierra leve es frase subjuntiva ostensiblemente dotada de independencia, pero es porque no se completa la cláusula en su integridad lógica: Deseo que te sea la tierra leve.

393. Se usa el indicativo.—1.º Siempre que se quiere presentar la acción como positiva y cierta; v. gr.:

Esa fuerza de voluntad que da valor en el combate y fortaleza en el sufrimiento; que triunfa de todas las resistencias, que no retrocede por ningún obstáculo, que no se desalienta con el mal éxito (Balmes).

2.º Cuando el que habla tiene la seguridad de que la cosa ha de suceder en tiempo venidero:

Mis ojos *te verán*; faustos loores Daré á tu nombre... y *romperé* mi lira (Nicasio Gallego).

394. Se emplea el subjuntivo.—1.º Cuando el que habla está en duda si se verificará ó no el hecho que enuncia:

Dudo que haya poeta que aventaje à Virgilio en la expresión del sentimiento; quizá no pueda venir hasta la noche.

2.º Para enunciar un deseo 6 una manifestación cualquiera de la voluntad:

Pide ya, Elisa, amor de mis amores, Que yo presto te vea, y no suspire (Garcilaso).

3.º Para indicar que una cosa es contingente:

Es posible que mañana llueva.

4.º Para establecer una hipótesis ó una condición:

Si estuviera aquí, lo aprobaría; Cuando tenga el libro, estudiará.

5.º Para expresar el fin ú objeto que uno se propone al llevar á cabo una acción:

Le doy dinero para que compre el libro; Le dí dinero para que comprase el libro.

395. Del infinitivo.—El infinitivo es un sustantivo abstracto, mediante el cual se expresa la acción, y de aquí resulta que puede desempeñar en la oración todos los oficios que el sustantivo desempeña, esto es, de sujeto, de predicado y de complemento. Ejemplos:

Sujeto: Á los franceses toca averiguarlo (M. Pelayo). Predicado: Proponerse un blanco fuera del alcance, es gastar inútilmente las fuerzas (Balmes).

Complemento directo:

Yo os quiero *confesar*, Don Juan, primero Que aquel blanco y carmín de Doña Elvira...

(L. L. Argensola).

Complemento indirecto: Inclinado á pelear.

Complemento circunstancial: Corneille tenía demasiada grandeza de ánimo para dejar de reconocerlo (M. de la Rosa).

El infinitivo, aunque nombre, no por eso deja de ser verbo y llevar el complemento que por su naturaleza reclama: en el anterior ejemplo de Balmes se ve que el infinitivo proponer lleva el complemento reflejo se, y gastar el complemento oblicuo las fuerzas.

El infinitivo con las preposiciones adquiere significaciones muy variadas y origina multitud de modismos que enriquecen nuestra lengua. Con la preposición con, pongamos por caso, forma oraciones adversativas muy elegantes:

Con tener César el imperio del mundo, no supo librarse de traidores.

Con la preposición a y el artículo designa oraciones á la vez causales y temporales, cuando menos estas últimas:

Águeda sintió, al oir estas palabras, una impresión indefinida (Pereda).

El infinitivo puede convertirse en mero sustantivo deponiendo en absoluto su carácter verbal y usándose en plural, en locuciones como los andares, los decires, los quereres.

El infinitivo con artículo es del género masculino, pero si ha de reproducirse en frase inmediata por algún pronombre, nos serviremos de la terminación neutra. Ejemplo:

El estudiar de noche será muy cómodo, pero no lo aconsejo á nadie.

396. Del gerundio. — La significación fundamental del gerundio es la de una acción que acompaña á la principal, modificándola á manera de adverbio y simultanea con ella. Sirve para expresar una circunstancia de tiempo, de causa, de modo que se refiere á la oración principal, cuyo sujeto lleva siempre, sin que pueda ir solo, salvo en frases proverbiales y por elipsis. Ejemplos:

Tiempo: Estaba anocheciendo, cuando llegó;

Causa: Enseñando, se aprende;

Modo: Repuso el joven cerrando los ojos y encogiendo los hombros, como quien declara un delito (P. A. de Alarcón).

A veces el gerundio equivale á un infinitivo; v. gr.: La vi cogiendo flores, que es lo mismo que la vi coger flores.

El sujeto que muchas veces parece llevar el gerundio no es otro que el de su oración principal: Estudiando el niño la lección, agradará á sus maestros. En cambio, como se ve, el gerundio puede llevar los complementos que como á tal verbo le corresponden.

Como en la oración principal puede existir más de un sustantivo que sirva de sujeto al gerundio, hay que cuidar de evitar toda clase de anfibología. Sería dudosa la frase: Pedro vió á Juan cultivando el terreno, porque no se sabría cuál es el verdadero sujeto del gerundio, aunque sin otra indicación, lo es naturalmente Pedro, por más que el que habla haya querido referir á Juan la acción de cultivar el terreno.

Con la preposición en el gerundio denota una acción inmediatamente anterior á otra, que se presenta como su efecto. En rebuznando yo, rebuznaron todos los asnos del pueblo (Cerv.).

Es un galicismo que, desgraciadamente, se va extendiendo demasiado en este lenguaje chapucero y mercantil que está á la orden del día, dar al gerundio fuerza de participio, desnaturalizándolo por completo y obligándole á desempeñar un oficio que nunca tuvo: Remito á usted cuatro cajas conteniendo artículos de fantasta, es una locución bárbara, que pudo muy bien excusarse, diciendo: Remito á usted cuatro cajas que contienen, ó simplemente, con artículos de fantasía. Hay quien lleva el rigor hasta rechazar la frase «las ranas pidiendo rey». Pudiera, con todo, citarse en abono de este uso incorrecto la autoridad de autores muy reputados, como la de Moratín, en el siguiente pasaje:

Representó á Cristo echando á los mercaderes del templo.

397. Hay muchos verbos que se unen al gerundio á manera de auxiliares como estoy leyendo, voy andando, vive cantando, pasa corriendo, etc., y denotan que la acción es prolongada y duradera. Ejemplos:

Iba cogiendo flores Y guardando en la falda

Mi ninfa para hacer una guirnalda (L. Moratín).

Y fué leyendo uno á uno todos los rótulos de sus tejuelos (Pereda). 398. Por otra parte, el verbo personal unido al gerundio, expresa el mismo tiempo que si el gerundio no le acompañase, sólo que dicho tiempo se modifica en cuanto á su duración: Lee, por ejemplo, es presente como está leyendo, pero está leyendo quiere decir que no se realiza la acción accidentalmente, sino con plena deliberación y ánimo de continuarla.

Historia.—Antiguamente y aun hasta bien entrado el siglo XVIII se acostumbraba reforzar el gerundio de sucesión inmediata, en llegando, en amaneciendo, con la repetición del mismo verbo en los modos personales: En llegando que llegó, en oyendo que oyó. El significado de sucesión inmediata se le dió muy tarde, pues en principio, la preposición en era expletiva.

Et le acaesciere cosa en yendo allá (Partidas).

399. Del participio. — De los participios activos de la lengua latina son muy pocos los que conservamos, y de éstos la mayor parte pasaron á ejercer funciones de adjetivos. Abundante, perteneciente, amante y otros que tienen aspecto de participios activos, no son realmente sino adjetivos que han perdido el régimen verbal y hasta el significado de acción concreta que en latín tenían para expresar meras modificaciones de los seres. Ya Capmany deploraba, con razón, la severidad de nuestra prosa al rechazar los participios activos.

Historia. — Los antiguos eran mucho más aficionados que nosotros á esta clase de participios con significación activa.

E si el flio que quier ser obediente al padre (F. Juzgo).

Que non gane malquerientes (Partidas).

También se encontraban hallante, matante, quebrante, desplaciente, consumiente, etc.

Habiente, haciente, teniente conservan algo de su valor participal activo en las frases, lugar-teniente, fe-haciente, poder-habiente, siendo nuestro idioma tan refractario á estas construcciones, que tiende á formar con ellas ciertas petrificaciones, digámoslo así, de palabras compuestas.

400. Participio pasivo. — El participio pasivo en las formas compuestas de los verbos permanece invariable, sin

variación de género ni de número; v. gr.: él ha amado, ella ha amado; ellos han amado, ellas han amado.

En las formas pasivas, el participio concierta con el sujeto como cualquiera otro adjetivo, esto es, que el participio es un mero predicado; v. gr.: él es amado, ella es amada; ellos son amados, ellas son amadas.

Las oraciones pasivas son, pues, para los efectos de la concordancia, meras oraciones predicativas.

Historia. — En los principios de la lengua, el participio de los tiempos compuestos hacía veces, aunque no siempre, de predicado:

Aunque ella oviesse estada mugier dotro (F. Juzgo). Estos é otros muchos que non vos he nombrados, Si tan buenos non fueran, hoy vernien olvidados.

(P. Fernan González).

Hay que advertir que de cambiar el participio de los tiempos compuestos, la concordancia debiera ser, no con el sujeto, sino con el complemento.

401. Participio regular é irregular. — Si un verbo tiene dos participios, uno regular y otro irregular, los tiempos compuestos verbales se forman con el primero y nunca con el segundo. En cambio, para las oraciones predicativas, el participio irregular es el que suele usarse, aunque como mero adjetivo. Ejemplos:

El pueblo ha elegido diputado á Don Pedro; Don Pedro está electo diputado por... Fulano ha confesado su delito; Fulano está convicto y confeso de su delito. El sacerdote ha bendecido el agua; El agua está, permanece, queda bendita.

Los verbos romper, prender, proveer y freir, usan

casi indistintamente las formas regulares y las irregulares, si bien con más tendencia á estas últimas. Ejemplos:

El niño ha *roto* (ha *rompido*) la silla; El juez ha *prendido* (ha *preso*) al delincuente.

402. Régimen del participio pasivo.—Aunque hemos hablado del régimen del participio al tratar de los adjetivos, deberemos añadir aquí que el participio pasivo, como tal, rige al agente de su acción invertida por medio de las preposiciones de ó por.

Alumbrada *por* espléndida luna (Galdós). Por entre unas matas Seguido *de* perros (Iriarte).

403. Participios deponentes.—Son aquellos que en su forma pertenecen á los pasivos, pero por su significación son activos. En ellos la idea temporal desaparece y se prescinde, por tanto, de su tendencia natural á invertir la acción. Por ejemplo:

Sin mostrar deseos de pasar por muy entendida (Valera);

aquí la entendida (Pepita Jiménez) no es la que puede ser conocida por otro agente, sino la que realiza la acción de entender.

Llamamos deponentes á estos participios á imitación de lo que sucede en latín con los verbos que tal nombre reciben, que son los que teniendo forma pasiva en su significación son activos.

Véanse los participios deponentes más usados:

Acostumbrado, el que acostumbra.

Admirado, el que admira.

A'morzado, el que ha realizado la acción de almorzar.

Agradecido, el que agradece.

Atrevido, el que se atreve.

Bebido, el que se ha excedido en beber.

Callado, el que calla.

Cansado, el que cansa.

Comido, el que ha realizado la acción de comer.

Creido, el que cree fácilmente.

Confiado, el que se confía fácilmente.

Descretdo, el que no cree.

Disimulado, el que sabe disimular.

Fingido, el que sabe fingir.

Fiado, el que presta su conflanza.

Hablado (bien ó mal), el que habla según ciertas condiciones.

Mirado, el que mira mucho lo que hace ó dice.

Osado, el que osa ó se atreve.

Parida, la parturienta.

Pesado, el que causa pesadez.

Porfiado, el que habitualmente porfía.

Precavido, el que sabe precaver los peligros.

Presumido, el que presume de algo.

Sabido, el que sabe mucho.

Sentido, el que se resiente con facilidad.

Sufrido, el que tiene hábito de sufrir, etc., etc.

# Ejemplos:

Es mi señora muy principal, muy honesta, muy recogida, muy discreta, muy letda (Cerv.).

Mal hablado llaman al que habla mal, habiéndole de llamar mal hablador (Quevedo, Cuento de cuentos);

Tal vez un caballero

Me mantendría ocioso y bien comido (Samaniego);

Y aunque ahora es de mañana, no le cuenten por bien almorzado (H. de Mendoza);

Salió al día siguiente como para ir á ver á la parida (Valera).

### ARTÍCULO VI

DE LOS VERBOS ser, estar, haber, tener y deber.

404. El verbo ser: sus usos. — Ya hemos hablado del verbo ser como auxiliar en las formas pasivas y en las

oraciones predicativas; ahora debemos añadir que puede usarse como intransitivo significando la existencia; v. gr.:

Aquí de Cipion la vencedora Colonia fué (Rodrigo de Caro).

El predicado que completa la significación del verbo ser puede consistir con mucha frecuencia en un adverbio ó un complemento.

Le refería sus ocurrencias, aunque no fueran del caso (esto es, oportunas), dice Mesonero Romanos.

Es ya tarde, aún era temprano.

El verbo ser se encuentra muy á menudo entre dos adverbios, bien que en sentido impersonal: uno de los adverbios es de carácter demostrativo, el otro es relativo:

Aqui fué donde estuvo Herculano; que equivale á Este fué el sitio en que estuvo Herculano.

Entre nuestros clásicos fué muy común usar el verbo ser á la francesa como auxiliar de los verbos de movimiento en sustitución de haber. Ejemplos:

El P. Francisco *era ido* á las Molucas (Rivadeneira); Convenía ausentarme hasta *ser* venido el Breve (S. Teresa); y otras veces en significación de *estar*:

> Siete leguas de Penco justamente Es esta deleitosa y fértil tierra (Ercilla).

405. El verbo estar: sus usos. — Hay casos en que el verbo ser puede confundirse con estar. Téngase, sin embargo, presente, que ser malo no es lo mismo que estar malo, ni ser borracho equivale á estar borracho, ni la fruta es verde puede confundirse con está verde. Para diferenciar estas distintas significaciones bastará atender á que el verbo ser, por lo mismo que denota el enlace lógico entre el sujeto y el predicado, sirve para expresar lo que

de esencial hay en los seres, al paso que estar indica lo transitorio, lo accidental.

Estar puede designar, además de las disposiciones transitorias de los seres, la situación local de un modo propio ó figurado:

Antonio está en Roma.

Que la fineza de mi negocio está en no comer y en hacer otras asperezas (Cerv.).

Estar se usa muy frecuentemente como impersonal: Está oscuro, está nublado, está sereno.

En estas últimas construcciones debe notarse que oscuro, nublado y sereno, se emplean adverbialmente por no tener sujetos á los cuales referirse como predicados.

Con el verbo estar se designan también relaciones temporales, mediante la preposición á: Estamos á veinte de Enero.

406. Del verbo haber: sus usos.—Uno de los empleos más frecuentes del verbo haber es en oraciones perifrásticas de obligación. Estas entrañan siempre la necesidad de que la acción se realice, y tienen por ende que implicar una idea de futuro.

Los llamados tiempos de obligación se forman con el verbo haber, la preposición de y un infinitivo. Ejemplos:

Nosotros hemos de madrugar mañana para ir de caza; La importancia está en que sin verla lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender (Cervantes).

Respecto de las formas hemos ó habemos en tiempos compuestos ordinarios, la más corriente hoy es la primera, en lo antiguo era la segunda:

Ni yo ni mi amo la habemos visto jamás (Cerv.).

. 407. Tener: sus usos. — Desempeña muchas veces el oficio de auxiliar, como en tengo escrita una carta, tene-

mos visto al conde; bien que hay gran diferencia entre dichas locuciones y las análogas he escrito, hemos visto.

En los giros que denotan obligación hay grandes analogías también entre haber de y tener de, haber que y tener que. Todas estas locuciones incluyen la necesidad de que una cosa se ejecute. Ejemplos:

Hubo que suspender la venta hasta preparar... (M. Romanos); Los que no quieren que se realice lo que otro desea y paga tienen que dar mayor cantidad de dinero (P. A. Alarcón).

408. El verbo deber: su uso.—Cuando significa la obligación moral de que una cosa se haga, se usa sin preposición. Ejemplos:

No he debido ocultarle á usted la verdad (P. A. Alarcón);

Debo consignar aquí que merecí de todos ellos la más cordial acogida (M. Romanos).

Cuando deber expresa simple conjetura, probabilidad, sospecha de que una cosa sea verdad ó no, se usan con la preposición de. Ejemplos:

Sin duda, Sancho amigo, este tu amo debe de ser un loco (Cerv.);

Ella debe de sentir circular mi vida por sus venas (Valera).

# CAPÍTULO IX

#### SINTAXIS DEL ADVERBIO

409. Colocación de los adverbios.—Siendo los adverbios palabras esencialmente modificativas, la claridad y el orden lógico de las ideas exigen que se coloquen inmediatamente después de los vocablos por ellos modificados. Ejemplos:

Tu padre vendrá seguramente mañana; Nadie absolutamente le ha visto; Muy de mañana le encontramos en la calle.

Puede anteponerse á la palabra modificada siempre que no haya duda ninguna de que se refiere á ella y no á otra. No sería indiferente decir: quiero sólo verte, sólo quiero verte, quiero verte solo; porque cambia el concepto según que el adverbio afecte á una palabra ú á otra. En cambio, lo mismo es vendrá seguramente, que seguramente vendrá.

El adverbio que modifica á un adjetivo ó á un complemento que hace veces de adjetivo, se antepone siempre á ellos: es muy rico, bastante discreta, muy de su casa. Lo mismo sucede cuando se reflere á varios adjetivos: harto generoso y valiente.

Los adverbios interrogativos ó meramente relativos se colocan á la cabeza de su frase. Tal sucede con *cuando*, *donde*, *cómo* y otros semejantes. Ejemplos:

¿Cómo venís así, marido mío, que me parece que venís á pie y despeado? (Cerv.);

Yo velo cuando tú duermes, yo lloro cuando cantas, yo me desmayo de ayuno, cuando tú estás perezoso y desalentado (Cervantes).

410. Adverbios de lugar.—Donde: Se usa solo ó con la preposición en para designar el lugar que una cosa ocupa ó en que está una persona, pero sin movimiento.

El libro está donde tú lo pusiste.

Con las preposiciones á, hacia, de y por, denota ideas de movimiento real ó figurado, bien de tendencia, bien de origen ó ya de tránsito: Voy á donde tú sabes, vengo de donde estuvimos esta mañana, pasé por donde eomimos la otra tarde.

Donde es muchas veces un relativo de tiempo:

Día vendrá donde veas por vista de ojos cuán hourosa cosa es andar en este ejercicio (Cervantes);

Todo esto, pues, nos declara... cuánta paz, alegría y esfuerzo tienen los unos, *donde* tanta aflicción y pena padecen los otros (Granada).

Donde, puede pasar, desde el uso anterior, á significar cualquiera clase de relativos, equivaliendo á en el que, en la que, en los que, en las que, en lo que:

Querría que la fortuna me ofreciese presto alguna ocasión donde me hiciese emperador (Cervantes);

Dos cosas hay en este bajo mundo por donde nos pueda ser comprensible lo infinito: el amor y la muerte (Galdós).

Historia. — Nuestros clásicos no eran tan mirados como nosotros en estas delicadezas gramaticales, y en cambio se esmeraban mucho en otras excelencias de la locución, como la propiedad y la sencillez. Por lo que toca al adverbio donde, do lo emplearon muchas veces con las preposiciones en casos en que hoy se rechazarían como incorrectos.

Donde por adonde: Todos se abrazaron, y quedaron de darse noticia de sus sucesos, diciendo Don Fernando al Cura donde había de escribirle (Cervantes); falta la preposición á.

A donde por donde: Siglo dichoso aquel á donde saldrán á luz las famosas hazañas mías (ld.).

Donde tenía también, á veces, significado de conjunción condicional, pero sólo en la frase donde no, equivalente á si no:

«La importancia está que sin verla lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender, donde no conmigo sois en batalla, gente descomunal y soberbia (Cerv.).

411. Aquí, allí, acá y allá que son por su naturaleza adverbios de lugar, designan muchas veces, aunque accidentalmente, relaciones de tiempo: De aquí en adelante, te abstendrás de hacerlo; de allí á ocho días tuvimos carta; allá en los primeros tiempos de la creación.

Nótese en vista de los usos de donde, aquí, allí, allá la tendencia que tiene el espíritu humano á dar á las relaciones abs-

tractas de tiempo el sentido concreto y tangible de lugar y viceversa: así como el lugar no es otra cosa que la extensión ó sucesión de los objetos materiales y sensibles, el tiempo es la extensión ó sucesión de las modificaciones que dichos objetos experimentan.

412. Adverbios de tiempo. — Ya puede usarse como conjunción disyuntiva en frases como ya alegre, ya triste.

Jamás unido con el adverbio siempre pierde su fuerza negativa y afirma con encarecimiento ó énfasis.

Soy el interés en quien Pocos suelen obrar bien; Y obrar sin mí es gran milagro, Y cual soy te me consagro Por siempre jamás. Amén. (Cervantes).

Entonces no hace más que relacionar una época con otra en razón de coexistencia; lo mismo se reflere á lo pasado que á lo futuro:

Entonces veré como La soberana mano echó el cimiento Tan á nivel y á plomo (Fr. L. de León).

aquí entonces se reflere á futuro; en cambio en el siguiente ejemplo hace relación á coexistencia de tiempo pasado:

En el sereno polo
Con la suave citara presente
Cantó el crinado Apolo
Entonces dulcemente,
Y en oro y lauro coronó su frente (Herrera).

Luego tiene dos significaciones que parecen contradictorias: expresa la posterioridad de una cosa á otra, pero con algún intervalo de tiempo, y esa es la acepción más corriente hoy; v. gr.: Dile que no puedo ir ahora, pero que luego iré; con todo, el significado más castizo y que más en harmonía está con el origen de la palabra (in loco) es el de tiempo inmediato, que no admite dilación:

Somos muy flacos en esta parte, pues luego como vemos el peligro al ojo, desmayamos (Granada);

Enviaréle un propio *luego*, Y prevenido estará Para que en llegando allá Dé á vuestras penas sosiego (Tirso de Molina).

413. Adverbios de cantidad.—Más y menos pueden hacerse adjetivos, ora uniéndose á un sustantivo al cual modifican, más pan, menos dinero, ora recibiendo antes de sí el artículo, los más de los días, las menos mujeres posibles.

Más y menos en frases que parecen comparativas pero que en realidad no lo son, tienen un sentido partitivo, suficientemente determinado por la preposición de. Ejemplos:

Sabe más de lo que yo presumía; Estos son más de veinte, y nosotros no más de dos. (Cervantes.)

Casi es un adverbio de cantidad que denota que la modificación no recae por completo en la cosa modificada:

Está casi ciego; vino casi de día; casi le atropella.

Casi y cuasi iguales en su origen, hoy ya no lo son. Cuasi se aplica en la actualidad á ciertos vocablos para señalar la semejanza que tienen con los propiamente significativos de una cosa; cuasi-contrato, cuasi-delito. Sin embargo, no falta quien lo use arcáicamente, como en el siguíente ejemplo:

Cuasi la misma respuesta da Dios á otros tales como estos.
(Granada.)

Amén puede también considerarse como adverbio de cantidad. Fidel Suárez cree que es una apócope de á menos y significa además de, llevando la misma preposición:

Trabajo que fuera, por otra parte, amén de inútil, peligroso.
(Pereda.)

Además que hoy se emplea para denotar suma ó agregación

Digitized by Google

con de, en lo antiguo se unía con los adjetivos dándole fuerza superlativa: Es rico y además tiene buena salud; además de dinero, presta su cooperación personal;

Iba el vencido y asendereado Don Quijote pensativo además por una parte y muy alegre por otra (Cervantes).

Muy unido con más hacía entre nuestros clásicos, y hoy tampoco disonaría, oficios del adverbio equivalente no contracto mucho, muy más grande, muy más cierto. La unión de muy con mucho es notable por el encarecimiento y gracia que presta á la frase:

Dado que el autor se lo propusiera, de lo cual dudamos muy mucho (M. Pelayo).

Tanto, cuanto, tan y cuan. Son adverbios de cantidad correlativos, y entran en distintos miembros de la frase ó cláusula para denotar que las acciones ó modificaciones guardan entre sí determinada proporción. Tanto más lo aseguró, cuanto menos creíble era el hecho.

El relativo común que suele sustituir al de cantidad cuanto, porque para insinuar la proposición ya basta que preceda el demostrativo: Tanto lo aseguró que todos lo creímos. También tanto puede ir solo sobrentendiéndose su relativo, sobre todo en las exclamaciones:

¡Tanto puede en las artes el buen gusto! (M. de la Rosa).

En tanto, entre tanto son expresiones adverbiales revestidas de significación temporal:

En tanto que Don Quijote esto decía, estaba persuadiendo el cura á los cuadrilleros (Cerv.).

414. Adverbios de modo. — Como. Aunque su oficio propio y natural es de adverbio relativo de modo, puede desempeñar otros que con aquel guarden ciertas analogías, y así suele convertirse en conjunción copulativa, equivaliendo simplemente á que en oraciones expositivas, en temporales, sustituyendo á luego que, en comparativas, etcétera. Ejemplos:

Porque ya les había dicho como era loco (Cervantes); equivale á que;

Como acabó de comer les hizo señas que le siguieran (Id.); como es luego que;

Se puso colorada como una guinda (Valera); conjunción comparativa;

Para mí, como yo esté harto, eso me hace que sean zanahorias ó de perdices (Cerv.); aquí es condicional, con tal que.

P

El último ejemplo de Cervantes se pudo variar diciendo: Para mi, estando yo harto... por donde se ve que el adverbio como junto con subjuntivo y expresando condición, se sustituye por un gerundio.

Cómo entra también en frases exclamativas con fuerza de interjección para demostrar extrañeza, admiración, ira ó alegría:

Así como Sancho los vido, dijo: Esta es cadena de galeotes, gente forzada del Rey que va á las galeras. ¿Cómo, gente forzada? preguntó Don Quijote (Cerv.).

Bien. Aparte de su significación modal tiene fuerza de adverbio de cantidad en muchas frases y entonces equivale á muy, bastante, demasiado:

Escuchaba sus defectos
Bien desdeñosa al principio (Moreto);

Bien conocido es y quizá pueda juzgarse apasionado.

(M. Pelayo.)

Bien así como es locución comparativa:

En esto se cerró la noche, y comenzaron á discurrir muchas luces por el bosque, bien ast como discurren por el cielo las exhalaciones secas de la tierra (Cerv.).

Bien mal. Aunque estas dos palabras son antitéticas y no debieran ir reunidas, porque al parecer se destruyen, el oficio accidental que hemos visto en bien para expresar magnitud, las hace compatibles, y así vemos:

La una con el sobresalto de tener tan cerca á su amante y la

otra con el deseo de verle, habían podido dormir bien mal aquella noche (Cervantes).

Así, así como son expresiones comparativas de carácter adverbial:

Así como el católico cristiano, cuando jura, jura ó debe jurar decir verdad, y decirla en lo que dijere, así él la decía (Cerv.).

En oraciones optativas nos servimos de así para desear á otro algún bien en pago ó correspondencia de algo que se le pide:

> Y piensa, ast Dios te guarde, Un marido si tú quieres: Mira que ya las mujeres No quieren casarse tarde (L. de Vega).

Paso, pasito, adverbios de modo equivalentes á quedo, quedito, valen en voz baja y no despacio, como pudiera creerse á primera vista:

No lo dijo tan paso el desventurado que dejase de oirlo Roque, el cual, echando mano á la espada (Cervantes);

Se llegó Sancho Panza al oído de su señor y muy pasito le dijo (Id.).

415. Adverbios en mente continuados.—Cuando dos ó más adverbios acabados en mente concurren modificando á una misma palabra, el primero pierde la terminación y no la lleva más que el último: Se portó noble y discretamente.

Aquí debemos advertir que no todos los adjetivos forman esta clase de adverbios terminados en mente, y que si por ejemplo podemos decir y decimos primeramente, últimamente, mayormente, nadie diría segundamente, terceramente, menormente.

416. Modos adverbiales. — Son frases ó complementos consagrados ya por el uso y destinados á ejercer oficios de adverbio. Abundan tanto en nuestra lengua, que en

rigor puede decirse que con los modismos constituyen su principal riqueza y brío. Algunos de ellos son inexplicables y caprichosos, y otros resultan de sucesivas supresiones ó elipsis, que serían muy difíciles de determinar.

Como al hablar de las preposiciones hemos de presentar abundantes ejemplos, nos limitaremos ahora á presentar unos pocos:

De tiempo; entre dos luces, en un santiamén, en un periquete, de pronto, de cuando en cuando, etc.;

De modo; á hurtadillas, á la buena de Dios, á roso y velloso, á pie juntillas, á troche y moche, en resumen, en efecto;

De lugar; á la derecha, á la izquierda.

# CAPÍTULO X

### SINTAXIS DE LA PREPOSICIÓN

Al hablar de la lexicología de las preposiciones, expusimos sus principales significados, sin entrar, claro es, en pormenores acerca del oficio que en la oración pueden desempeñar, cosa que haremos aquí, concretándonos, por supuesto, á las que por la multiplicidad de sus relaciones ó por lo vario de su significación pueden ofrecer dificultades.

- 417. Usos de la preposición  $\acute{a}$ .—Los principales oficios que desempeña son expresar:
- 1.º Término directo ó indirecto de la acción. Los ejemplos son obvios y ya hemos presentado muchos en el régimen de los verbos.
- 2.º Término de espacio y tiempo: Á las dos de la tarde vendrê; á mañana no llega; vamos á Madrid; se dirigen al campo.

- 3.º Proximidad: Estaba sentado á la puerta; á eso de las once; habrá al pie de seis meses (Cerv.).
- 4.º Proporción y conformidad que entre sí guardan las cosas: Prestar al seis por ciento; á fe de caballero, te lo prometo;
- 5.º Situación de lugar y tiempo: A mi regreso te buscaré; zozobramos á la vista del puerto; se sentó á la sombra de un árbol;
- 6.º Modo de obrar, costumbre, usanza: Se despidió à la francesa; viste à la moda; cayó à plomo desde el tejado; había muerto à manos de Aquiles (M. de la Rosa);
- 7.º Instrumento: Quien á hierro mata á hierro muere; pasaron á cuchillo á todos sus moradores.

La preposición a reune en castellano todos los oficios que en latin desempeñaban ad preposición de acusativo, y a ó ab, de ablativo. De aquí nace que se preste lo mismo á las relaciones que indican el movimiento, el término de una tendencia, que á las que expresan quietud.

Aunque las relaciones que acabamos de enumerar sean las más generales y corrientes, no por eso dejaremos de mencionar otras que dan mucha gracia y vigor al estilo y que tienen la garantía de nuestros buenos hablistas.

El precio y valor de una cosa puede y suele expresarse muy frecuentemente por medio de la preposición á: Esto costó á ocho reales; se vende á buen precio.

La intención del agente al obrar puede también acompafiarse de la misma preposición: Ellos tiraban á perderme, á irritarme.

A equivale á por: A la tarde pasearemos; vuelva usted á la noche. Fuera de frases análogas á estas citadas, que en resumen están comprendidas en el  $2.^{\circ}$  caso general, no deben aprobarse las sustituciones de por en las siguientes que tienen sabor galicano: Queda á mi cuenta; se vende á libras.

A usada por hasta: Le llegaba el agua al cuello. Este uso también está comprendido en el 2.º de los casos generales.

A usada por con: Estudiaba sus lecciones á la luz de un farol; es un caso particular de la regla 6.º

A usada por para: Fuera de aquellas locuciones que signifi-

çan daño ó provecho, no deben promiscuarse estas dos preposiciones. Consideramos defectuosos y arcaicos estos dos ejemplos siguientes, citados por Baralt:

> Nacemos á morir (Meléndez); Vive á la virtud, niño inocente (Moratín).

Historia.—En nuestro siglo de oro existía un completo desbarajuste en el empleo de las preposiciones, y así se daba el caso de sustituir casi todas las preposiciones por á, faltando fijeza en materia tan complicada. No citaremos sino algún pasaja que otro:

Quien trabajare á traer consigo esta preciosa compañía.
(S. Teresa.)

A este instante entraron en el juzgado dos hombres (Cerv.). Vuesa merced, ¿dónde mora?

-Vida mía, á la Merced (L. de Vega).

### 418. Modos adverbiales con a:

Al cabo: Del bien perdido ¿al cabo que nos queda Sino pena, dolor y pesadumbre? (Ercilla).

A la continua: Derramando á la continua muy fervientes lágrimas (Granada).

A la postre: Esto era ya á la postre (S. Teresa),

A guisa: Llevaba un pañuelo á guisa de turbante,

A gatas: Subió á gatas la enriscada cuesta. Al par: Al par que inocente, era travieso.

Á la pata la llana: Predicaba siempre á la pata la llana.

A trueque: A trueque de pasar por ingenioso, se atrafa mil disgustos.

No menos expresivos son: á la chita callando, á pie juntillas, á ojos vistas, á tontas y á locas, á la derecha, á la izquierda, á trasmano, á duras penas, á pecho descubierto, á manos llenas, á monta (en abundancia), cara á cara, gota á gota, mano á mano, frente á frente, hilo á hilo, paso á paso, etc.

- 419. De la preposición con. Denota las siguientes relaciones:
- 1. Compañía de persona ó cosa y por extensión mezcla; La madre con el hijo perecieron; café con leche.

Contigo mano á mano, Busquemos otro llano, Busquemos otros montes y otros ríos (Garcilaso).

- 2. Instrumento: Dió con el hacha en el tronco del érbol; disparó con la honda.
  - 3.ª *Modo*: ¿Dónde las dulces horas

    De júbilo y paz llenas

    Más lentas corren, ni *con* más reposo.

(Meléndez.)

- 4.ª Medio: me conmovió con sus lágrimas; pudo escapar con gran astucia.
- 5.ª Causa: Con la fuerza de la calentura, quedó rendido; con lo que has hecho, ya no hay escape.

En latín cum expresaba la compañía casi siempre, y de ahí le ha venido á nuestra preposición sus principales oficios, pues todos los demás no son otra cosa que circunstancias que concurren con el hecho principal.

- 420. Uso de la preposición de. Esta preposición tiene también multitud de oficios que podremos resumir en:
- 1.º Posesión, pertenencia, señorio: Este sombrero es de **Pedro**; el amor de **Dios**.
- 2.º Procedencia: El agua mana de la fuente; Fray Diego de Cádiz; la salida de Egipto.
- 3.º Causa: Vi á la madre que lloraba de gozo; todos sus moradores murieron de hambre; reían y saltaban de gozo.
  - 4.º Materia de que está hecha una cosa:

Rodaron de marfil y oro las cunas (R. de Caro.)

5.º Asunto de que se trata: Libro de matemáticas

Son podencos, vaya;

Que no entiendes de eso (Iriarte).

6. Cualidad física ó moral:

Era una torre de madera y de gran altura. Es un joven de talento y de eximias virtudes.

7.° El modo de hacer las cosas:

Ojos claros serenos,

Si de dulce mirar sois alabados (G. de Cetina).

- 8.º El tiempo: Llegó de noche; salió muy de mañana; le veo de tarde en tarde.
- 9.º Distancia: *De Madrid* á Nápoles; de tu casa á la mía hay veinte pasos.
- 10. Abundancia y escasez: Está falto de dinero; carece de recursos de todas clases;

O de mástiles lleno

La ribera del mar embravecido (M. de la Rosa).

La significación más genuina de la preposición de, en el latín vulgar sobre todo, era la de tiempo, de nocte venire, de mense Decembre navigare; pero como ya mucho antes había confundido sus usos con los de la preposición ex, que no pasó al castellano sino quizá en la palabra desde, se originaron de aquí una multitud innumerable de oficios que de seguro no hemos conseguido sintetizar en las reglas anteriores.

421. De partitivo. — Aunque no con tanta frecuencia como en otros idiomas, también en el nuestro existe un sentido partitivo expresado mediante la preposición de. Al querer tomar la parte de un todo, al pretender disgregar uno ó más seres de un conjunto, nos servimos de la preposición de que es la que indica el sentido partitivo. Se

dieron de palos y de bofetadas, bebieron de lo añejo, gasto de lo mío son frases partitivas en que parece significarse, que ni gasto todo lo mío, sino parte, ni se bebieron todo el vino, ni se dieron más que unos cuantos palos y bofetadas. Este sentido partitivo de la preposición de es muy común con los pronombres y los adverbios de cantidad:

Si cualquiera de ustedes Se da por las paredes (Samaniego);

¡Ay, cuánto de sudor! (Fr. L. de León); Buscaba de todas yerbas para hacer ensalada.

(Cervantes).

Hay quien considera á este de partitivo como palabra redundante ó expletiva, prefiriendo se dieron palos y bofetadas, jcuánto sudor! por creer que el uso preposicional es afrancesado. No hay tal cosa, antes es muy castizo y lleno de exactitud y gracia, y tanto nosotros como los franceses lo tomamos de la fuente común latina.

Historia. — En los tiempos clásicos se abusó de la preposición de en el régimen de los verbos, pues se decía determinó de salir, propuso de hacer;

Allí fué el desear de la espada de Amadís (Cerv.).

422. De enfático entre sustantivos.—Es muy común entre dos sustantivos, ó entre un adjetivo y un sustantivo, colocar la preposición para dar cierto vigor y encarecimiento á la frase: El diablo del hombre se salió con la suya; el picaro del niño supo entenderla:

¡Oh miserable de mi, y en qué cerco me han puesto agora mis pecados (Granada).

423. Modos adverbiales.—De coro: Aprender una cosa de coro; de grado: Más vale que lo hagas de grado que no de por fuerza; de prisa, de priesa, de corrido, de pasada, de hinojos, de

trecho en trecho, de hito en hito, de tarde, de mañana, de improviso, de industria, de pies y manos, etc.

Apenas hubo ofdo esto el moro, cuando con una increíble presteza se arrojó de cabeza en la mar (Cerv.).

- 424. Usos de la preposición en. Esta preposición expresa:
- 1.º Lugar en que una cosa se encuentra, ya de un modo real ó figurado: Está en Madrid, en la plaza de Oriente;

Firme y leda me mires y te mire Respirando en tu vista y tú en la mía (Meléndez).

2.º Tiempo en que una acción se realiza, ó que una cosa dura: En tres meses no acaba la obra; en el siglo pasado florecieron todas las ciencias.

Hay en el día demasiada prisa en darse á conocer. (Lista).

- 3.º Modo: La no muy blen aprendida

  Danza bailaba en dos pies (Iriarte).
- 4.º Abundancia: Pobre en bienes de fortuna, aunque rico en experiencia.
- 15.° Cualidad: Sobresaliente en belleza.
- 6.º Ocupación: Se ocupa en el estudio; se le ve siempre en el juego.

Dos relaciones principales significaba en latín la preposición in, la de lugar in urbe, in Hispania, y la de tiempo in illadia, in illo tempore, relaciones que pasaron al castellano mediante la preposición en, la cual, por extensión, se revistió de otros usos más ó menos análogos.

En lo antiguo era muy corriente emplearla en vez de la preposición á con verbos de movimiento, como ir, venir, llegar, marchar, venir en España, marchó en casa de, y hasta con verbos de quietud que hoy piden de; hablan, tratan en varios asuntos: Hube de tornar en casa de mi padre (S. Teresa).

Estos latinismos, que no deben imitarse, y si se imitan ha de ser con gran discreción, no desdicen del genio de nuestra lengua, y aun le dan cierta precisión de interioridad á que no se presta la preposición á, mucho menos determinada en las relaciones locales.

- 425. Uso de la preposición para. Para sirve para denotar, entre otras menos usuales, las siguientes relaciones:
- 1.º Persona que recibe provecho ó daño: Este libro es para mis hijos; si obras mal, para ti será el perjuicio.
- 2.º Destino que se da á las cosas: Hay que comprar un marco para ese cuadro; medias para niños.
- 3.º Fin de la acción: Estudio para saber; comemos para vivir.
  - 4.º Dirección de un mevimiento: Va para Madrid.
- 5.º Proximidad: Para la primavera lo haremos; ya está para marcharse.
- 6.º Relación de tiempo ó fecha: Para el día de San Miguel que vendrá dice mi padre que los cumplo (Cerv.).

Si es verdad que la preposición para nace de las dos latinas per ad, no es extraño que reuna en sí la multiplicidad de oficios que hemos apuntado, sobre todo el de destino que ambas teníana

Para con es una concurrencia de preposiciones que expresa un oficio particular; el modo de ser de nuestro ánimo, de nuestros afectos al ponernos en relación con los demás:

Está muy incomodado para con vosotros;

¿Qué causa hay para sospechar olvido para con los míos, donde tanta diligencia hay en amar y enseñar el amor?

(M. Avila).

Historia. — Fué muy del gusto de nuestros clásicos el empleo de para en fórmulas aseverativas en que se simulaba un juramento en prueba de la fuerza de lo que se afirmaba:

Para mis barbas, dijo Sancho, si no hace muy bien Pentapolin, y que le tengo de ayudar en cuanto pudiere (Cervantes)

- 426. Uso de la preposición por. Esta preposición puede servir para expresar:
- 1.º Persona agente de una acción: El hijo fué enterrado por su propio padre.
  - 2.º Lugar: La sombra se veía Venir corriendo apriesa, Ya por la falda espesa Del altísimo monte (Garcilaso).
  - 3.° El tiempo: Que el prado por Abril de flores Heno. (Garcilaso.)
  - 4.º Precio: Judas vendió á Cristo por treinta monedas.
- 5.º Modo: Es necesario que lo haga por persuasión y no por fuerza.
  - 6.º Medio: Pide por señas; se casó por poderes.
  - 7.º Causa: Por ti el silencio de la selva umbrosa, Por ti la esquividad y apartamiento Del solitario monte me agradaba.

(Garcilaso.)

Historia.—Tres eran las principales relaciones que en latín desempeñaba la preposición per; de lugar por donde, per campum fugere coepit, de tiempo que una acción dura, per quadraginta slies, y de persona agente en oraciones pasivas, accepta fuit per ducem. Los demás empleos fueron translaticios como también lo son en castellano los de por.

Por en oraciones aseverativas denota sorpresa, amenaza, juramento y súplica: Por quien soy te aseguro, que me las ha de pagar;

Señor, por quien Dios es, que Vm. haga de manera que mi señor Don Quijote no se tome con estos leones (Cervantes).

Por con un infinitivo expresa que la acción está sin hacer ó sin terminar: La carretera está aún por trasar; eso está por ver. Otras veces el por con el infinitivo indica meramente la causa de un hecho: Le reprendí por no expulsarle. Hay en estas frases una diferencia notabilísima entre las preposiciones por y para que á primera vista parecen equivalentes. El trigo está por

moler, quiere decir no sólo que no se ha molido todavía, sino que quizá tampoco se ha pensado en ello, ni lleva trazas de hacerse; el trigo está para moler es insinuar que si no se ha hecho se hará y sólo se espera la ocasión oportuna ó el turno correspondiente.

- 427. Modos adverbiales.—Por entonces, de por si, por si ó por no, por si acaso, por manera que, por de contado, por supuesto, por cuanto, por tanto, por ende, por más que, por consiguiente, etc.
- 428. Uso de la preposición sobre.—Esta preposición designa:
- 1.º Lo que está encima de otra cosa: Lo encontrarás sobre la mesa de despacho; estaban todos sobre cubierta.
- 2.º Asunto de que se trata: De entonces acá mucho se ha escrito sobre la bellesa.
- 3.º Proximidad: Habrá sobre cien volúmenes; calculo que hayan transcurrido sobre ocho meses.
- 4.º Hostilidad material: Se arrojó sobre él, y tuvimos que quitárselo de entre las manos.
- 429. Usos anómalos de otras preposiciones.—Hasta significa muchas veces el número aproximado, pero con cierto énfasis: Hasta dos docenas de clérigos, casi todos jansenistas, daban el tono en las cuestiones canónicas.

(M. Pelayo).

También tiene carácter enfático equivalente á aun en las frases hasta tonto me ha parecido, hasta se le extraviaban los ojos.

Hacia sirve en muchos casos para denotar una fecha ó una circunstancia de tiempo, sin querer ó poder precisarla. Hacia los días de la revolución; vino hacia las doce.

Tras con infinitivo significa lo mismo que después de, además de: Tras haberle negado la deuda, todavía le insultó.

430. Duplicación de las preposiciones. — Las preposiciones se unen mucho, y concurren juntas en una misma frase, formando locuciones de especial estructura, en cuyo significado influyen las preposiciones concurrentes, aunque más la primera que la segunda. Hay, no obstante, preposiciones que se repelen como á por, que no dice ninguna persona esmerada en el lenguaje, y otras que parecen atraerse como para con, hasta en.

Por entre: Por entre unas matas
Seguido de perros
No diré corría
Volaba un conejo (Iriarte).

De por: Esta gente va de por fuerza (Cervantes).

De con: Quitarse de con ellas (S. Teresa).

Hasta con: Hasta con sus padres se porta mal.

De sobre: Lo cogimos de sobre la mesa. Por de: Por de pronto conviene obedecer.

Para en: Para en comiendo.

Hasta en: Hasta en su presencia lo repitió. Desde por: Desde por la mañana lo sabíamos.

431. Colocación de las preposiciones.—La preposición, como su nombre indica, se pone antes de la palabra que rige y después de la regente. Esto es, sirve de lazo de unión que ata la palabra ó palabras modificadas con el complemento que las modifica.

Hay, no obstante, ciertos casos, en que la preposición en vez de colocarse antes de la palabra regida, sufre una trasposición muy elegante y muy del genio de la lengua; y. gr.: Era de admirar la fe con que pedía á Dios, es la construcción regular, porque la preposición afecta al complemento relativo que, y sin embargo, lo usual es conver-

tir el sujeto la fe en complemento, diciéndose: Era de admirar con la fe que pedía á Dios.

432. Cambio de régimen y de preposición.—Nuestros modernos escritores, con la garantía de Jovellanos, han tratado de afear la lengua con un anglicismo que no tenía precedente. Nos referimos al uso de una sola preposición para dos verbos ó dos adjetivos que piden diverso régimen: Aficionado y amante del tabaco; el que guíu y cuida de la litera. Aficionado pide la preposición á, y amante, la preposición de, por lo cual mal pueden reunirse las dos palabras bajo un mismo y solo régimen: guiar debe llevar el complemento sin preposición, cuidar lleva la preposición de, y por tanto, también es defectuosa la construcción. Para obviar esta dificultad se recurrió por nuestros escritores al anglicismo de que hemos tratado, esto es, á repetir las respectivas preposiciones de cada régimen sin duplicar el término de ellas, diciendo aficionado á y amante del tabaco, separando la primera preposición del término regido. En casos tales, lo mejor es poner el término con la primera preposición y reproducirlo con la segunda mediante un demostrativo: Aficionado al tabaco y amante de él; el que guía la litera y cuida de ella.

Opina Cuervo en sus *Apuntamientos críticos* que este anglicismo no es opuesto al genio del castellano, y cita varios ejemplos que en todo caso debemos creer sean descuidos de sus autores:

Deseaba con ansia el ver y despedirse de su hija (P. Isla); aquí debió decirse el ver á su hija y despedirse de ella;

¡Qué espectáculo este donde podremos ver y conversar con los escritores insignes! (Capmany); donde podremos ver  $\alpha$  los escritores insignes y conversar con ellos;

En todas las casas entra y sale como en la suya (Valera); en todas las casas entra y de todas sale como de la suya.

En el mismo defecto incurren los que juntan varias preposi-

cience con una conjunción para ponerles después un sólo régimen, máxime cuando aquéllas son antitéticas: Se alquilan habitaciones con ó sin asistencia, en vez de con asistencia ó sin ella.

433. Preposiciones imprepias. — Hay ciertas palabras como mediante, obstante, salvo, incluso, durante, excepto, que en su erigen fueron participios ó adjetivos, y que después se hicieron invariables tomando el carácter de preposiciones. Estas cuasi-preposiciones rigen un término de todo género y número, pero no pueden ir con los terminales de los pronombres, en lo cual difieren de las preposiciones propiamente dichas. Ejemplos:

Compré la casa, *incluso* la huerta; Salvo las fatigas del viaje, en lo demás todo fué bien; Excepto veinte duros que me dejó, gastó el resto; Durante las noches de invierno, se reunían en casa (1).

Salva, salva se usa también como adjetivo formando concordancia con el sustantivo: Salva la delicadeza del pudor.

(Valera.)

Embargante con el adverbio no se usa también como preposición impropia, aunque es muy raro: No embargante los consejos de sus buenos amigos.

434. Complementos circunstanciales.—Por la exposición que acabamos de hacer de los diferentes oficios de la preposición, hemos podido apreciar que todas las circunstancias de lugar, modo, tiempo, instrumento, compañía, precio, materia y causa se expresan en castellano, cuando por una, cuando por varias de las indicadas preposiciones.

<sup>(1)</sup> Baralt tiene por galicismo el uso de durante en tal sentido; pero nosotros lo consideramos como un exceso de rigor. Bien que Baralt se contradice, pues al corregir en otro lugar de su Diccionario (pág. 202) una frase, lo hace así: Dígase se gobernó durante muchos siglos.



435. *Lugar*.—El lugar adonde, va en castellano con las preposiciones á, hacia, hasta: Voy á Madrid; hacia. Madrid; hasta Madrid. Voy en Madrid está anticuado.

El lugar de donde se pone con de y desde: Vengo de Barcelona, vengo desde Barcelona.

El lugar por donde lleva la preposición por y s veces la calla: Iba por el campo; marchamos rio arriba.

El lugar en donde se expresa con la preposición en y á veces á: Estábamos en la ciudad; le encontré á la puerta.

- 436. Modo.—En castellano se designa mediante las preposiciones con, á y de: Le veo siempre con gusto; me miraba á hurtadillas de su padre; le encontraron muerto de pie.
- 437. Causa.—Las preposiciones de y por son las propias de este complemento: Murió de pulmonía; le reprendí por ser desaplicado.

Instrumento.—Se construye con á y con: Se batieron á pistola; le dió en la cara con un látigo.

Medio.—Las preposiciones con y por forman este complemento: Me desarmó con su sonrisa; por la fuerza nada se logra.

Compañía. — Sólo lleva la preposición con: Entró con un niño.

Tiempo. — Se pone muchas veces sin preposición: Esta mañana salió muy temprano; tres días tardó en hacerlo.

Otras veces va con las preposiciones á, en, de, desde, por, durante y para: Á mediados de mes vendré; en aquel instante salió; de noche le ví en el casino; desde aquel día está enfermo; por un mes no salió á la calle; durante las fiestas estarás conmigo; para Pascuas vendrás.

than into the control of the control

# CAPÍTULO XI.

### OBSERVACIONES SOBRE LAS CONJUNCIONES É INTERJECCIONES

Las conjunciones é interjecciones no son propiamente elementos de la oración simple; las conjunciones enlazan palabras, pero señaladamente sirven para la conexión de las oraciones entre sí, y deben ser estudiadas en las oraciones compuestas; las interjecciones suspenden el curso de la oración, y es tan poco el influjo que sobre las demás palabras ejercen, que en rigor puede decirse que para ellas no hay sintaxis. Expondremos, pues, algunas observaciones que, por no caber más adelante, ó ser de índole muy particular, conviene agrupar en este sitio.

438. La conjunción que.—Sirve para enlazar dos verbos ó dos oraciones y no puede jamás confundirse con el relativo que, si atendemos á que éste siempre lleva por antecedente un sustantivo. El que conjunción anuncia que la oración siguiente se halla de tal manera unida á la anterior, que ésta quedaría sin sentido alguno si aquélla desapareciese: Dicen—que—el enemigo ha tomado la ciudad. En rigor podrían yuxta-ponerse las dos oraciones; pero entonces la cláusula no tendría suficiente cohesión y carecería de algo esencial para constituir un todo. En su lugar diremos cuáles son las oraciones subordinadas que llevan este nexo y cuáles no; aquí nos limitaremos á resumir los varios oficios de la voz que.

Que, relativo: El planeta que más dista del sol, se llama Neptuno.

Qué, interrogativo: ¿Qué aprovecha la riqueza, sin la virtud?

Que, conjunción copulativa: Dicen que Antonio está enfermo.

Que, conjunción causal: No lo compro, que es caro.

Que, conjunción disyuntiva: Que quieras que no.

 $\it Que, {
m conjunción \ comparativa: Más blanco \it que la nieve.}$ 

Que, redundante ó expletivo:

No puede producir otro efecto que risa ó que fastidio.

(Quintana.)

Sí que soy golosa (Galdós).

La enumeración que acabamos de hacer de los diferentes oficios del que, nos trae á la memoria una discretísima observación de Clemencín sobre el abuso que nuestros antiguos escritores hacían de esta palabra, observación que no nos parece fuera de propósito consignar en este lugar, para que le tengan presente los amantes de nuestro idioma y no afeen sus escritos con estas muletillas «en que tropieza y se embaraza el discurso sin poder andar á pasos largos, cual sucede á los que caminan por un terreno formado de grava y piedrezuelas». Cita en comprobación de estos descuidos un pasaje del Conde de Lucanor, «uno de los más limados y mejor escritos para el tiempo en que se escribió», pasaje que dice á la letra:

«Diéronie una carta que le enviaba el Arzobispo su tío, en que le facía saber que estaba muy mal doliente, et que le enviaba á rogar que, si le quería ver que se fuese luego para él». (Cap. XIII). En el Quijote también abundan.

El que castellano procede del relativo qui, quae, quad ó de la conjunción quod; pero muchas veces está por ut, sobre todo en el subjuntivo.

Respecto del lugar que debe ocupar la conjunción que, sólo diremos que debe siempre ir entre el verbo regente y el regido, aunque otras palabras se coloquen en medio. Ejemplos:

Bastan para *probar que* en este punto á nadie *es dado* aventajarle (M. de la Rosa).

Decía en todas partes y sin recatarse de nadie que no obedecería las órdenes de su jefe.

439. Pues: su uso.—Es conjunción continuativa é ila-

tiva, y aunque puede ir al principio de la frase, lo más común es colocarla después de otras palabras. Ejemplos:

Pues que la trajedia es una imitación, y que por su medio se propone producir una viva impresión en el ánimo.

(M. de la Rosa.)

Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más, se daba á leer libros de caballerías (Cervantes).

440. Sino.—Esta conjunción suele ir precedida de oración negativa, excepto en las oraciones interrogativas que por su naturaleza se acercan mucho á las negativas; no siempre une oraciones, sino también elementos oracionales, y de ordinario encabeza la frase.

No corta el mar, sino vuela, Mi velero bergantín (Espronceda).

¿Quién, sino un Bossuet, pudo hablar tan admirablemente?

No debe confundirse la conjunción sino con la frase adverbial si no. Para conocer cuando debe separarse el no trátese de repetir mentalmente el verbo. Si cabe la repetición elíptica deben separarse los dos elementos, si no cabe, entonces póngase la conjunción: Si viene tu padre, que él abra; si no, abre tú.

# CAPÍTULO XII

#### SINTAXIS DE LAS ORACIONES COMPUESTAS

Hemos tratado hasta aquí de las oraciones simples y de los elementos que las constituyen, con los oficios que en ellas desempeñan: ahora entraremos á estudiar las relaciones que entre sí guardan unas oraciones con otras para formar la cláusula y el período que, en resolución, es el lenguaje.

Las oraciones tienen entre sí relaciones análogas á las que hemos visto entre los vocablos, ejerciendo los oficios de sujeto, predicado y complemento, habiendo entre ellas régimen y concordancia más ó menos propias, pero al fin con los signos de conformidad y dependencia que hemos hecho notar entre las palabras variables. Así como en la oración simple hay una dicción principal, sustantivo ó verbo, que es el núcleo de todas las otras, á la cual convergen para modificarla ó determinarla, así también en la cláusula existe una oración principal que atrae la atención del que habla ó escucha y que por medio de la coordinación ó subordinación (concordancia y régimen) se enlazan mutuamente y forman un todo orgánico.

441. División de las oraciones compuestas. — Las oraciones compuestas pueden ser coordinadas y subordinadas. Las oraciones coordinadas son las que unidas por un simple nexo conjuntivo, pueden separarse, quedando cada una de ellas con su propio sentido é individualidad independiente:

Á más alto poder, mísero amigo, Los ojos torna y el clamor dirige.

(N. Gallego.)

Aquí hay dos oraciones coordinadas, torna los ojos á más alto poder, el clamor dirige á más alto poder, unidas ambas por medio de la conjunción y, pudiéndose separar cualquiera de ellas sin que la otra deje de ser independiente y significativa.

442. Oraciones subordinadas son las que, separadas de otra, no tienen sentido alguno ni conservan su propia individualidad:

Y el clamor dirige, Que entre sollozos lúgubres exhalas (Id.).

Esta última oración modificativa del complemento cla-

mor, nada significaría sin la oración precedente que la reclama y motiva.

443. Oraciones incidentes.—Son las que cortan á una ó varias principales sin subordinarse á ninguna de ellas: Del sublime al ridículo, se ha dicho con razón, no hay más que un paso (M. Romanos); se ha dicho con rasón es una oración incidente, que corta á la principal sin cambiar en nada su estructura y sin subordinarse á ella. Otra cosa sería si se hubiese expresado lo mismo en esta otra forma: Se ha dicho con razón que del sublime al ridículo no hay más que un paso.

Para los efectos de la coordinación y subordinación no es necesario atender siempre á que las oraciones sean principales ó no: puede existir coordinación entre las subordinadas como puede habería entre las mismas incidentes, según ya veremos.

## ARTÍCULO I

#### FRASES ELÍPTICAS ABSOLUTAS

444. Cuando en alguna oración subordinada se suprime el verbo que la constituye y la conexiona con la principal, queda una mera frase de carácter complementario que, á semejanza de los ablativos absolutos latinos, podemos llamar en castellano frases absolutas ú oracionales. Se componen de un sustantivo modificado por un adjetivo ó participio que se enlazan por un verbo predicativo en gerundio, callado siempre. En estas oraciones, la palabra modificativa, en rigor predicado, va constantemente antes del sustantivo que modifica. Ejemplo:

Muerta la lumbre solar, Iba la noche llegando Y dos ginetes cruzando Á caballo un olivar (Zorrilla). Muerta la lumbre solar, quiere decir estando muerta, donde lumbre solar es sujeto y muerta predicado de una oración predicativa.

El uso de las frases oracionales da mucha gracia y vigor al estilo, por lo cual era tan común en nuestros clásicos.

Á veces estas frases llevan un participio regular ó irregular tomado en una acepción que supone oración pasiva más bien que predicativa. Ejemplos:

> Vencidos los ratones Huían con presteza (Samaniego);

Abierta la ventana, oyó el clérigo una voz sofocada y fingida (Galdós).

Habiendo sido vencidos, habiendo sido abierta.

En ocasiones, el sustantivo ó pronombre que le sustituye, se colocan antes del adjetivo ó participio:

Dijole que advirtiese que no estaba bien que nadie, él ausente, ocupase la silla de su mesa (Cervantes).

Inútil nos parece decir que en estas frases el participio ó adjetivo no deja de llevar su propio régimen:

Llena la mente
Del único deseo
De pintar con vehemencia lo que siente,
La voz propia desdeña y otra usurpa.

(M. de la Rosa.)

## ARTÍCULO II

#### ORACIONES COORDINADAS

445. Formas de coordinación. — La coordinación de las oraciones puede hacerse por conformidad lógica entre ellas ó por disconformidad, según las conjunciones que sirvan para enlazarlas. De esta última clase son las oraciones coordinadas en sentido negativo ó disyuntivo.

446. Coordinales copulativas. — Las oraciones pueden estar yuxtapuestas ó enlazadas por medio de alguna conjunción copulativa.

Son afirmativas ó negativas, según la conjunción. Ejemplos:

Acude, corre, vuela,

Traspasa la alta sierra, ocupa el llano (Fr. L. de León);

Desnudaron al licenciado, quedóse en casa y acabóse el cuento (Cerv.).

Con negación:

Mas no sufren con paciencia las injurias, ni las flaquezas ajenas, ni cumplen con aquel consejo del Apóstol.

(Granada.)

Ni razones la convencen, ni súplicas la ablandan.

(Pereda.)

Hay oraciones coordinadas que sólo lo son en la forma, siendo subordinadas en el fondo. Para la Gramática la oposición lógica en nada obsta para que se les dé aquel nombre. Ejemplo:

¡No existe y vivo yo! (N. Gallego.)

En las oraciones negativas, la primera suele llevar el adverbio no ú otro equivalente; las demás se coordinan por la conjunción ni, como hemos visto en el anterior ejemplo de Granada.

En el de Pereda habrá podido notarse que sin otro adverbio negativo se han unido las dos frases con la conjunción *ni* en cada una de ellas. En tales casos no es posible suprimir la del primer miembro.

Nótese que la coordinación copulativa puede existir entre oraciones súbordinadas, como se ve en el siguiente pasaje:

Ante quien muda se postró la tierra Que ve del sol la cuna, y la que baña El mar también vencido gaditano (R. Caro). 447. Coordinación distributiva. — Las conjunciones disyuntivas, algunos pronombres y adverbios, establecen entre los miembros de las oraciones compuestas una separación tal, que á veces parece verdadera oposición. De aquí nacen las oraciones distributivas cuyo objeto es enumerar varias circunstancias independientes que concurren á un fin común. Los signos de distribución suelen repetirse en cada miembro de la cláusula y son ó, ya, ora, ahora, bien, que, cual, quien, aquí, allí, este, aquel, etcétera. Ejemplos:

La conjunción ó es la única propiamente disyuntiva, pero no por eso es la que más se usa en las cláusulas distributivas.

Ora... ora...; ya... ya;

Ya los viérades juntos, ya apartados, Ora tienden el cuerpo, ora le embeben (Ercilla);

> Ya rastrero corría, Ya circular volaba (Villegas).

Este... aquel, unos... otros, aquí... allí. Constituyen una manera muy natural de hacer las distribuciones, porque á la diversidad de los actos responde la distinción al par que correlación de los signos distributivos. Ejemplos:

Este'á la hormiga alaba, aquel al perro; Quién á la abeja, quién al papagayo (Iriarte);

> Cruzando montes y trepando cerros Aquí mato, allí robo Andaba cierto lobo (Samaniego).

Los pronombres relativos son también muy á propósito para las oraciones distributivas, según que hemos visto en la cita de Iriarte y veremos en el siguiente pasaje:

Cuál luchando con una pesadilla negra como las panteras de Java; cuál hablando con sus muertos queridos; cuál persi-

guiendo ensueños de gloria, de justicia y de felicidad (P. A. de Alarcón).

Una manera de distribución concisa y elegante, es la que se hace con la conjunción que:

No puede nadie excusar este trago que sea rey que Papa. (Granada.)

Elidiendo la conjunción que y dejando aislado el verbo sustantivo, pueden también formarse frases distributivas, muy usuales por cierto, pero sólo en el modo subjuntivo que es el que lleva la conjunción:

Sea rey sea Papa, nadie se libra de este trago.

448. Coordinación comparativa. — Las oraciones que se enlazan en esta forma se valen para expresar la conformidad ó semejanza, bien de la conjunción como, bien de expresiones adverbiales así como, tanto... que, de la misma manera que y otras parecidas. Ejemplos:

Es tanta la verdad de su mentira, Que en vano á competir con ella aspira Belleza igual de rostro verdadero.

(B. de Argensola);

Vienen á ser como voces del coro inmenso que canta la gloria del Señor (M. Pelayo);

Lo mismo pedían para los gastos de una novena, que para regalar un estoque cincelado al torero de moda.

(Pereda);

Así como el fruto amargo de esta (la soberbia) es la cólera, el fruto de aquella (la terquedad) es la mentira.

(Galdós.)

Á estas oraciones comparativas deben reducirse las que pudiéramos llamar proporcionales y que se expresan por en tanto, en cuanto, tanto, cuanto, tanto más, cuanto que y otras parecidas. Se apartó tanto, cuanto le pareció que bastaba para estar seguro (Cervantes);

Cuanto las cosas son más nobles y más excelentes, tanto son más poderosas para causar mayores deleites (Granada).

Las colonias en tanto son útiles, en cuanto ofrecen un seguro consumo al sobrante de la industria de la metrópoli (Jovellanos).

Al hablar del régimen de los comparativos y de su uso, hemos aducido multitud de ejemplos que pueden ser incluídos en esta clase de oraciones.

449. Oraciones adversativas. — Hay disconformidad entre estas oraciones, pero cada una conserva su independencia y podrían separarse si, fuera de las conjunciones, hubiese algún etro medio de indicar la oposición en que se encuentran. Las conjunciones llamadas á expresar este oficio son más, pero, sino, aunque y modos adverbiales. Ejemplo:

No me ha escrito, pero he recibido noticias de él;

en esta cláusula podríamos separar las dos oraciones, dejándolas independientes, sólo que el que escucha no percibiría bien la oposición de los conceptos por falta de nexo que los relacionara. Diríamos: No me ha escrito; he recibido noticias de él.

Pongamos algunos ejemplos en que entren las diversas formas adversativas:

Su libro no será muy profundo, pero es primoroso de gusto y de artificio (M. Pelayo);

Sin la conjunción: No es un poeta: es la poesta misma (Id.).

Con sino: Contestó Nazarín que ellos no iban á pedir socorro, sino á llevarlo (Galdós).

Por más que. — Por más esfuerzos que hago, no acierto á revestir de una forma imaginaria este concepto supremo.

(Valera.)

Á estas oraciones adversativas pueden reducirse las restrictivas, que son aquellas que exceptúan algo de otra frase más general. Suelen expresarse por sin y son de naturaleza negativa, aunque no lo parezcan en la forma. Ejemplo:

> El dulce soplo de Favonio, en tanto, Las velas hincha del bajel ligero, Sin que salude con festivo canto La suspirada costa el marinero (N. Gallego).

Antes, antes bien tienen fuerza restrictiva cuando equivalen á sino, cosa muy frecuente en nuestros clásicos y en el uso actual de los buenos escritores. Ejemplo:

No respondía, ni menos daba muestra de flaqueza; antes bien besaba humilde la mano de su padre (M. de la Rosa).

### ARTÍCULO III

#### ORACIONES SUBORDINADAS SUSTANTIVAS

450. Oficios que puede desempeñar la oración subordinada. — La oración subordinada puede hacer en la cláusula de sujeto, de predicado y de complemento; esto es, se emplea como sustantivo y como adjetivo, y de aquí su división en oraciones sustantivas, oraciones modificativas y oraciones circunstanciales equivalentes á adverbios. Pondremos ejemplos para esclarecer este punto.

Antonio pidió pan; Antonio pidió que se le dejase entrar;

entre estas dos oraciones no hay más diferencia sino que en la primera el complemento es un sustantivo y en la segunda ese sustantivo está representado por otra oración; que se le dejase entrar será, pues, una oración sustantiva, complemento.

Es necesario el pan;

Es necesario que el hombre se alimente;

una cosa análoga ha de decirse de estas dos oraciones; pan es sujeto en la primera, como que se alimente es sujeto de la segunda, y frase sustantiva.

Al llamar á las precedentes locuciones frases sustantivas, está muy lejos de nuestro ánimo aceptar el concepto de Condillac de que sustantivo es todo lo que puede ser sujeto del verbo. Las llamamos sustantivas por analogía, y salva la distancia que hay de la idea simple á la compuesta. Lo mismo decimos de las otras denominaciones de adjetivos á las frases modificativas y de adverbios á las circunstanciales.

451. Subordinadas sustantivas.— Esta subordinación puede verificarse de dos modos, ora con el verbo en infinitivo, ó sea el sustantivo verbal, ora con el verbo en un modo personal, subjuntivo por lo común, unido á la proposición subordinante por la conjunción que. Ejemplos:

Quiero estudiar detenidamente la lección; Quiero que estudies detenidamente la lección.

452. Verbos que sólo pueden construirse con el infinitivo.—Estos son muy pocos en castellano. Llevan el complemento en infinitivo sin preposición alguna y constituyen oraciones completivas directas. Tales son acostumbrar, soler, poder, deber, etc.

Nunca *pudo acabar* con el emperador que aceptase la excusa (Cervantes).

Nada de lo que en mi alma pasa debe ser un misterio para usted (Valera).

Estos son los verbos que en latín se llaman concertados, porque un solo sujeto rige al verbo determinante y al verbo determinado: miles debet defendere patriam. En nuestra lengua estos verbos son rarísimos, porque los modos personales invadieron el terreno del infinitivo, expresando relaciones que con éste no podrían expresarse.

7. ..

El verbo deber ya hemos visto que se junta con de cuando significa una probabilidad ó conjetura.

453. Verbos que piden infinitivo con á. — Los verbos comensar, principiar, empezar, etc., rigen infinitivo con la preposición, sin que de ordinario pueda ser otra la frase completiva. Ejemplo:

Empiezo á tener curiosidad de conocer á esta mujer. (Valera.)

Estos verbos, como los del grupo anterior, son también concertados. Los ponemos en grupo aparte por el mero hecho de llevar la preposición  $\alpha$ , cosa que en los otros no sucede.

Empezar se construye también, como acabar, con la preposición por:

Una naturaleza tan depurada, tan espiritualizada acaba por perder todo valor propio (M. Pelayo).

454. Tránsito del Infinitivo á los modos personales.—
Con la mayor parte de los verbos que vamos á estudiar, el verbo determinado completivo se pone en infinitivo cuando es uno el sujeto del determinante y del determinado. En caso de ser distintos los sujetos, la oración completiva pide indicativo ó subjuntivo con que según las circunstancias. Ejemplos:

Yo quiero estudiar la lección; Yo quiero que estudies (tú) la lección.

Hay muchos casos, nada dignos de imitarse por cierto, en que se suprime la conjunción con el segundo verbo:

Encargándoles twoiesen cuenta cen regalarle (Cervantes); que tuviesen cuenta:

Temo les haya sucedido mala ventura (Trueba); que les haya sucedido;

Y ansí os ruego mucho traigáis en esto cuidado (S. Teresa); que traigáis.

Asimismo son defectuosas las construcciones dijo le habla reprendido su padre; pidió le diesen algo de comer; veo estás muy adelantado en el estudio. Aunque se citen muchos pasajes de autores correctísimos que han omitido la conjunción, esencialmente dichos giros son defectuosos, y suponen siempre distracción ó desaliño.

455. Verbos de entendimiento, lengua y sentido.—Los verbos decir, afirmar, asegurar, saber, pensar, creer, sospechar, proyectar, esperar, ver, oir, recordar, imaginar y otros semejantes, piden al determinado en infinitivo sin preposición, ó en oración completiva con los modos indicativo ó subjuntivo. Ejemplos:

Piensan acudir à la cita;
Proyectan dar un baile en el teatro;
Paréceme, Inés, que viene
Para que demos con ella (Baltasar de Alcázar);
Yo entiendo que el mal debe conocerse para conocer
mejor la infinita bondad divina (Valera).

La elección entre el indicativo y el subjuntivo depende de la certeza de que el hecho asegurado, pensado, creído ó sospechado se realice ó no. Entre yo sospecho que viene y yo sospecho que venga no hay más diferencia que el grado de probabilidad de que la sospecha resulte ó no fundada:

Pensaba entonces, y seguí pensando después, que el obstáculo se destruiria (Pereda); aquí se usa el indicativo porque el que habla piensa que es segura la realización del hecho (aun cuando luego no lo fué);

No creo que otro fuese el sacro río Que al vencedor Aquiles y ligero, Le hizo el cuerpo con fatal rocío Impenetrable al homicida acero (P. de Céspedes);

se insinúa cierta vacilación en la creencia.

456. Verbos de voluntad. — Los verbos desear, que·

rer, esperar, confiar, preferir, pretender, pedir, rogar, suplicar, permitir, mandar, ordenar y otros análogos, rigen la oración completiva en infinitivo sin preposición ó en subjuntivo con la conjunción que. Ejemplos:

Prefiero ir solo á que él me acompañe; Te ruego que atiendas mi súplica;

Quiero que te vayas penetrando poco á poco de la gravedad del trance en que me veo (Pereda).

¿Á quién le pido yo que me esconda? (Galdós).

La misma construcción que los anteriores verbos tienen las frases sustantivas es justo, es conveniente, es preciso, es posible, es necesario, es lástima, es dable, es cretble, es mejor y otras análogas, con la diferencia de que aquí la subordinada no es completiva, porque el verbo no puede llevar complemento directo. Ejemplos:

¿Es creible, amiga,
De tu mucho juicio,
Que vivas contenta
Entre los peligros (Samaniego);

¿Me dirás todavía que no es posible sacrificarse y vivir?

(P. A. de Alarcón.)

Es lástima que las verdaderas comedias de Scribe, al pasar de moda en las tablas, hayan quedado perdidas (M. Pelayo).

Se explica perfectamente que los verbos y locuciones anteriores no puedan nunca regir indicativo. Como lo que se desea, manda ó suplica no depende nunca del sujeto del verbo determinante, siempre hay que presentar la acción del segundo verbo como incierta y dudosa, hasta que otro se decida á realizarla, cosa que se ignora al enunciar la oración.

457. Infinitivo con á ó subjuntivo. — Los verbos invitar, inducir, impulsar, obligar, animar, inclinar, exhortar, forzar, comprometer y otros parecidos, rigen la oración completiva en infinitivo mediante la preposición á ó en subjuntivo con que. Ejemplos:

Me invitó á comer en su casa; Me inclino á creer lo que me dices; Me obligó á que firmase el documento.

Estos verbos son, como los de la regla anterior, de mandato y expresión de la voluntad. Difieren, no obstante, en sus construcciones, puesto que aquellas rigen directamente el infinitivo ó el subjuntivo, y estos otros necesitan la preposición á para ambos casos. Sin duda, tal fenómeno nace de que los verbos de este grupo entrañan una idea metafórica de movimiento, suponiéndose implícitamente que para la ejecución del acto significado es preciso que el agente dirija su ánimo hacia una determinada finalidad; y como la idea de movimiento, aunque sea figurado, reclama la preposición, el uso la adjudica á estos verbos.

Con los verbos acertar y enseñar la construcción es la misma sin que supongan movimiento figurado:

Le enseño á que obedezca á los ancianos; El que de veras desea acertar á contentar á Dios (Granada).

Los verbos ir, venir, volver, tornar, correr, disponerse, resolverse, asistir, apresurarse y otros semejantes, con las locuciones estar pronto, dispuesto, tentado, inclinado, etc., rigen infinitive con á y menos frecuentemente subjuntivo con que. Ejemplos:

Volvió á reinar en el pueblo el ordinario y tradicional silencio (Pereda);

Dispuso que al difunto Le arrancasen el cuero luego al punto (Samaniego);

Fué primero de un marqués Que vino de no sé donde Á pretender ¡feliz siglo! Una venera en la Corte (M. Romanos).

458. Infinitivo con de, subjuntivo ó indicativo. — Los verbos que denotan algún afecto del alma como acordarse, olvidarse, admirarse, extrañarse, maravillarse, arrepentirse, avergonzarse, pesar, tratar, desistir, desconfiar y otros semejantes, se construyen por medio de la prepo-

١

sición de con infinitivo, ó con un modo personal, según las circunstancias. Ejemplos:

Préciate más de ser humilde virtuoso, que pecador soberbio (Cerv.);

Me he convencido de que son irrefutables sus razones para rechazarme por incrédulo (Pereda).

La preposición de que llevan estas construcciones es la que corresponde á los complementos de causa y materia de que se trata. No puede nunca suprimirse. En me pesa de haber ofendido á Dios, el haber ofendido á Dios denota la causa de mi pesar, así como en se admira de que le hayan rechazado, que le hayan rechazado lo es de admirarse.

459. Infinitivo con en, subjuntivo ó indicativo. — Los verbos consentir, convenir, ejercitarse, ensayarse, esforzarse, complacerse y los de igual significación, llevan la oración completiva á infinitivo con en, á subjuntivo ó á indicativo. Ejemplo:

Todos los que han cifrado su mayor esfuerzo en materializar el pensamiento lírico, en presisar y acentuar brutalmente sus contornos, en quitarle la vaguedad, el pudor y el misterio (M. Pelayo):

460. Infinitivo ó subjuntivo con verbos impersonales. — Con los verbos conviene, importa, ocurre, acontece, sucede, basta, etc., usados en construcciones impersonales, se pone el infinitivo solo ó el subjuntivo con que. Ejemplos:

Conviene estudiar bien ese asunto; Conviene que estudies bien ese asunto; Importa mucho precisar el lenguaje; Importa mucho que se precise el lenguaje.

### ARTÍCULO IV

#### ORACIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS

461. Oraciones relativas.—Estas oraciones hacen con la principal lo que el adjetivo con el sustantivo, esto es, modifican alguno de sus elementos de carácter sustantivo, por medio de los pronombres que, cual, quien, cuyo. Si dijéramos: Hay que castigar al niño, quedaría la duda en el que oye acerca de qué niño debe ser el castigado; si determináramos más hay que castigar al niño malo, aún la sentencia parecería vaga por su excesiva generalidad; pero si decimos hay que castigar al niño que tiró el reloj, la oración modificativa que tiró el reloj, equivalente al adjetivo malo, no deja lugar á duda acerca del niño de que se trata.

Como para cada caso particular de las operaciones y modos de los seres, y más si son demasiado complejos, no cuentan los idiomas con una palabra única y adecuada, es preciso valerse de oraciones adjetivas, que se repiten muy á menudo en las lenguas modernas, dado su carácter analítico con respecto á las antiguas En las últimas, señaladamente en la latina, su riqueza de participios y de otras formas verbales modificativas subvenía perfectamente á las necesidades mencionadas. En latín se decía, por ejemplo: Coesar, morituri te salutant, y al verter al castellano este pasaje, para sólo el participio morituri necesitamos una oración adjetiva: Los que han de morir.

462. División de las oraciones relativas.—Las oraciones relativas se dividen en especificativas, que son las propiamente adjetivas, y explicativas. Las primeras concretan y limitan algún elemento de la principal sin poder separarse de ella: Las mujeres que cuidan de sus obliga-

ciones, son dignas de alabanza; las dignas de alabanza no son todas las mujeres, sino tan sólo las que cuidan de sus obligaciones. Las explicativas pueden, en cambio, disgregarse de la principal, no sirviendo sino para añadir alguna circunstancia de carácter secundario. Las mujeres, que estaban bastante fatigadas, se retiraron á descansar; esto es, se retiraron todas, por la razón que señala la oración incidente.

En las oraciones relativas el pronombre va, por lo común, después de su antecedente, aun cuando pueden mediar entre ambos muchas palabras. Ejemplo:

> No hay picarón tramposo, Venal, entrometido, disoluto, Infame delator, amigo falso, Que ya no ejerza autoridad censoria En la Puerta del Sol (L. F. Moratín).

Como el pronombre quien lleva muchas veces envuelto su antecedente, es lo regular que empiece la cláusula, cuando es sujeto:

Quien bien te quiere, te hará llorar. Lo mismo sucede cuando es interrogativo.

#### ARTÍCULO V

#### SUBORDINADAS CIRCUNSTANCIALES

463. Interrogativas indirectas. — Las oraciones interrogativas indirectas son las que están subordinadas á una oración principal en la cual se plantea más ó menos claramente la duda ó la pregunta que en la accesoria se desenvuelve. Por ejemplo, Argensola pregunta directamente: ¿Es la tierra el centro de las almas? Esta cuestión puede plantearse en una interrogación indirecta, diciéndose: «El vate pregunta si es la tierra el centro de las almas». Desenverse en una interrogación de las almas». Desenverse en una interrogación de las almas».

aparece, pues, en ellas, no sólo la forma sino también la entonación peculiar de las interrogativas directas.

Las conjunciones que enlazan estas oraciones con la principal son principalmente las modales y las condicionales, si, como, al mismo tiempo que los adverbios y pronombres.

En las interrogaciones indirectas, la subordinada puede ser sujeto, complemento directo, indirecto ó circunstancial. Ejemplos:

Preguntáronle sus compañeros si había cenado (Cervantes);

la subordinada interrogativa es si había cenado, y sirve de complemento á la principal preguntáronle. Pudo hacerse sujeto presentando en otra forma la principal:

Fuéle preguntado por sus compañeros si había cenado.

Suele darse el caso de que una oración interrogativa esté subordinada á otra que ya le es. Ejemplo:

Pregunta Edipo al pueblo si sabe quién es el pastor de que ha hablado el mensajero (M. de la Rosa).

Quien es el pastor es subordinada de la oración interrogativa si sabe, y ésta á su vez de la principal pregunta Edipo.

Las oraciones interrogativas piden de ordinario indicativo 6 subjuntivo, con arreglo á las leyes generales de los modos.

464. Subordinación causal.—Se llama causal aquella oración subordinada que explica la causa que motiva la principal. Se expresa mediante las conjunciones causales por, porque, pues, pues que, puesto que, etc. Ejemplos:

La religión es completa porque es verdadera.

(M. Pelayo.)

Pero tú, por la educación que recibiste de niño, acaso comenzaste la lucha con dudas y remordimientos (Pereda).

Digitized by Google

El gerundio por su carácter adverbial sirve perfectamente para sustituir oraciones causales, Ejemplo:

Agueda, no pudiendo con el peso de sus angustias aquel día, dió por terminada la lección de su hermana (Pereda).

El infinitivo con la preposición por expresa también muy á menudo oraciones causales, v. gr.:

Es buena tierra, de sitio fuerte y de gran consideración, por estar concentrada entre lugares tan principales (Coloma).

La conjunción que copulativa asume muchas veces el oficio de causal, como en el siguiente pasaje:

Mi rostro entonces como el de un difunto Se debió de poner; y sí haría; Que soy medroso á lo que yo barrunto (Cervantes).

Historia. — La conjunción latina quia que fué la que más se empleó en las oraciones causales, pasó al castellano en la forma ca, y sin duda á ésta equivale el que causal del anterior ejemplo:

Cata que non las pierdas quando las has ganadas, ca quiere el diablo avertelas furtadas (Berceo).

Como puede ser conjunción causal: Como me quieres bien, Sancho, hablas de esta manera (Cervantes).

465. Subordinación final.—Se llaman finales aquellas oraciones subordinadas que denotan el fin que se propone el agente de la principal. Esta relación de finalidad se expresa mediante las preposiciones ά, para con infinitivo ó subjuntivo. Ejemplo:

Para proponerse acertadamente un fin, es necesario comprender perfectamente la posición del que le ha de alcanzar (Balmes).

A fin de que, con objeto de son modos adverbiales que expresan con mucha naturalidad la misma relación, v. gr.:

Colocan delante de sus tugurios todas las sillas que poseen, a fin de que las ocupen los amos de sus hijas (P. A. Alarcón).

El puesto que la oración subordinada ha de tener en la cláusula depende la mayor parte de las veces de la importancia del fin que el agente persigue. En el ejemplo de Balmes, la final va al principio, porque en la mente del escritor es lo primero que se presenta; en la de P. A. Alarcón, ocupa el último lugar, siguiendo el orden lógico de las acciones.

Historia. — Es muy digna de notarse la promiscuidad con que se servían los antiguos de por y para en oraciones finales, tal vez porque el fin que se persigue al realizar una acción se confunde muchas veces con la causa que la determina. Ercitla dice:

Clemente es y piadoso, el que sin miedo, Por escapar el brazo, corta el dedo.

Hoy diríamos para sin que el por nos parezca impropio. Por escapar ó salvar el brazo es sin duda una oración final; es el fin que se propone el que se deja cortar el dedo, pero ¿qué dificultad hay en aceptar la locución como significativa del motivo ó causa que determina la principal?

466. Subordinación temporal.—Las oraciones subordinadas temporales éxpresan, como su nombre claramente indica, la época en que la principal se realiza. Hay muchas maneras de anunciar estas oraciones, pero la más corriente es hacerlo por medio de conjunciones ó adverbios temporales, cuando, como, antes que, después que, luego que, etc. Ejemplo:

Mujer, créeme, que es llegada la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad (Granada).

Mientras yo me hallo á ciegas y atado de pies y manos, ese enemigo me asedia y me acomete (Pereda).

En la relación que se establece entre la temporal subordinada y la principal subordinante, aquélla puede indicar un solo momento de coincidencia en las dos acciones, un punto de comparación ó de partida, ó puede denotar la duración simultánea de ambas. En el siguiente ejemplo se expresa únicamente el punto de partida.

En cuanto le divisaron las dos mujeres, salieron gozosas á su encuentro (Galdós): en cambio el mientras del pasaje de Pereda, significa la duración simultánea de las dos acciones, el hallarse á ciegas y el asediar el enemigo.

No bien. — Esta expresión temporal expresa cierta prontitud en la ejecución de la oración principal. Supone que apenas se ha dado tiempo á que la subordinada termine para realizar lo que se dice en la subordinante. La tal fórmula es muy enérgica y expresiva, v. gr.:

¡No bien ha reunido un poco dinero, ya ha comprado caballo! (P. A. Alarcón).

Antes y después.—Estos adverbios unidos á la preposición de con un infinitivo, forman locuciones conjuntivas temporales, v. gr.: Después de haber dado ella el sí de ser su esposa, le había tomado un recio desmayo (Cervantes).

Luego que, así como, así que.—Estas locuciones conjuntivas temporales denotan dos tiempos sucesivos, de sucesión inmediata, y que la oración principal empieza donde la subordinada termina, v. gr.: Así como Don Quijote se emboscó en la floresta, mandó á Sancho volver á la Ciudad (Cerv.).

467. Temporales de gerundio.—Otra manera de expresar las subordinadas temporales es valerse del gerundio, que al cabo no es otra cosa que el adverbio de la acción verbal. Como quiera que el oficio del gerundio es significar coexistencia, cuando haya necesidad de servirnos de él para denotar relación anterior á la del verbo principal, deberemos servirnos de la forma compuesta, habiendo amado, habiendo leido. En la cláusula

Tal era el ronco estruendo

De las inmensas haces combatiendo,

el gerundio combatiendo designa un tiempo simultáneo al del ronco estruendo; pero si hubiéramos querido hacer que precediera el momento de combatir, tendríamos necesidad de cambiar la frase en esta otra: Habiendo combatido, las inmensas haces formaban un ronco estruendo. Combatiendo equivale á cuando, mientras combatían; habiendo combatido es después de combatir, luego que combatieron.

«Existe una práctica, dice á este propósito Bello, que se va haciendo harto común, y que me parece una de las degradaciones que deslucen el castellano moderno. Consiste en dar al gerundio un significado de tiempo que no es propio de este derivado verbal. En un escritor altamente estimable, leemos: «Las tropas se hicieron fuertes en un convento, teniendo pronto que rendirse, después de una inútil aunque vigorosa resistencia». El tener que rendirse es por la naturaleza de la construcción, anterior ó ceexistente á lo menos, respecto del hacerse fuertes, debiendo ser al revés. El orden natural de estas acciones y la propiedad del gerundio exigían más bien: Haciéndose fuertes en un convento, tuvieron pronto que rendirse. No es á propósito el gerundio para significar consecuencias ó efectos, sino las ideas contrarias.»

Ya hemos apuntado al hablar de las frases oracionales ó absolutas que la mayor parte de ellas son oraciones gerundiales con elipsis de estando, ó de habiendo.

Antes de terminar estas oraciones, recuérdese que el infinitivo con la preposición  $\alpha$  y el artículo, denota una oración temporal de coexistencia: Al pasar por su casa, le vi al balcón.

468. Oraciones concesivas. — Son las subordinadas cuya realización se da por concedida, para la existencia de la oración principal. Á primera vista pueden confundirse con las condicionales ó hipotéticas, pero en el fondo se diferencian en que las hipotéticas suponen sólo el hecho posible, para sentar el enlace lógico que de realizarse tendría con la principal, mientras que las concesivas suponen el hecho realizado, y la principal se presenta como consecuencia del mismo. Ejemplo:

Ya que no me des la luz que busco, préstame siquiera tus desencantos (Pereda); aquí se aduce ya como un hecho el no dar la luz que se busca. El medio conexivo de que se sirve la lengua en estas oraciones es una conjunción ó una locución conjuntiva como pues, como, ya que, pues que, puesto que, dado que, etc.

469. Subordinadas condicionales. — Son aquellas que se suponen hipotéticamente como de necesidad lógica para que la principal se verifique. Para la mejor inteligencia, llamaremos á la hipotética ó subordinada condicionante y á la principal condicionada.

La condicionante puede ser de dos clases: ó se considera el hecho como probable ó al menos posible, ó se enuncia implícitamente la negación del hecho. Ejemplos:

Si vienes esta noche, iremos al teatro; condicionante posible;

Si yo tuviera dinero, iríamos al teatro; condicionante negativa.

Los nexos que sirven en castellano para las oraciones condicionales son si, aunque, cuando, dado que, etc.

Si la oración condicionante es de negación implícita y se refiere á tiempo presente, se emplea en ella el imperfecto de subjuntivo, y en la condicionada el condicional simple ó el imperfecto de indicativo. Ejemplo:

Si tuviera ó tuviese yo dinero | compraría una casa de campo; compraba una casa de campo;

Aquí por coexistencia metafórica las tres formas expresan tiempo presente.

Si el condicionante es de negación implicita y se refiere á tiempo pasado, se empleará en ella el pluscuamperfecto de subjuntivo, y en la condicionada el condicional compuesto y rara vez el pluscuamperfecto de indicativo. Ejemplo:

Si hubiera ó hubiese yo tenido dinero { habría comprado; había comprado;

Aun en este caso de pretérito se acostumbra también poner los tiempos simples en vez de los compuestos.

Digitized by Google

En las condicionantes que expresan hechos probables ó posibles, se usan los demás tiempos: si viene tu padre, dale el recado, pero para los hechos no realizados se pone el futuro de subjuntivo: si viniere tu padre, dale el recado.

Este tiempo puede juntarse con cualquiera de las conjunciones ó locuciones conjuntivas, pero no los demás tiempos del subjuntivo ó del indicativo. El presente de subjuntivo no puede juntarse con si, y en este caso es cuando puede ponerse el indicativo; en cambio, con las demás locuciones hipotéticas á que puede juntarse el subjuntivo, el indicativo es incompatible. Ejemplo:

Si viniere tu padre dale el recado;

sería un disparate decir si venga;

Cuando viniere tu padre) dale el recado;

no podría decirse cuando viene;

Y el que no las limare ó las rompiere; ni el nombre de varón Y el que no las lime ó las rompa.... ha merecido (Rioja).

No es raro, con todo, encontrar en nuestros clásicos alguna infracción de esta regla, usando el futuro de indicativo en vez del presente, si querras, si vendra en sentido hipotético, y aun el presente de subjuntivo con si antes de la época clásica:

Como las naves que van en poniente, Si hallen en Cádiz la mar sin repunta (Laberinto de Mena).

### ARTÍCULO VI

LOS MODOS EN ORACIONES SUBORDINADAS

470. Subordinada sujeto.—Cuando la subordinada es sujeto del verbo se pondrá el modo indicativo, si el hecho se da por cierto, como un hecho que se ha realizado ó se realizará; el subjuntivo se reserva para las cosas contingentes, posibles, de realización dudosa, de aseveración inse-

gura. Las oraciones de relativo sujetos suelen llevar indicativo:

El hombre que ama á Dios... Los que desean el bien...

En cambio las frases es justo, es conveniente, es posible, importa que no presentan el hecho realizado, piden subjuntivo:

Es lástima que no sea verdad tanta belleza.

La subordinación temporal tiene preferencia por el indicativo, á menos que no se designe en ella tiempo futuro, pues en ese caso es más natural el subjuntivo por la contingencia del hecho:

Mientras yo estudiaba, tú leías; Mientras esté aquí tu padre, no volveré.

La subordinación final rige naturalmente el subjuntivo, por lo mismo de que el hecho que enuncia no está sino en la intención del que ha de realizarlo:

No compré el libro para que tú lo rompas.

• El modo natural de la subordinación hipotética es el subjuntivo, y de seguro es el más usado; pero muchas veces el que habla quiere presentar los hechos posibles como de realización necesaria, quitándoles todo aquello que dé carácter de contingencia á los hechos futuros, y de aquí el servirse del modo indicativo prestándole un oficio que no le es propio:

· Como vengas mañana, te doy un premio; Si vienes mañana, te doy un premio.

Por la misma razón las oraciones interrogativas indi-

rectas que implican siempre duda é incertidumbre en la mente del que habla, se expresan mejor por el subjuntivo que por el indicativo:

No sé si salga hoy con el frío que hace; No sé si saldré hoy con el frío que hace;

la primera denota mejor la incertidumbre del que habla.

Como se ve, sólo unas cuantas líneas generales se pueden trazar con respecto á la elección de los modos en oraciones subordinadas, y esta inseguridad que existe en nuestra lengua existía ya en la latina. Aunque los gramáticos han venido adjudicando tal ó cual modo á tal ó cual conjunción, las excepciones, por regla general, fueron siempre casi tan numerosas como los principios que caprichosamente se establecían, y así ha tenido que suceder si se atiende á que la elección del modo depende de una multitud de circunstancias muy difíciles de precisar, como: 1.º el lenguaje directo ó indirecto que se emplee en la narración; el imperativo honra á tu padre y á tu madre, se convierte en subjuntivo en lenguaje indirecto: Dios manda que honremos á nuestro padre y á nuestra madre; 2.º la identidad ó diversidad de sujetos para el verbo subordinante y subordinado; quiero estudiar (yo) ese asunto, quiero que estudies (tú) ese asunto; 3.º la ausencia ó presencia de sujeto que ejecute una acción: es preciso estudiar, construcción impersonal, es preciso que (tú) estudies, construcción personal; 4.º la relación de coexistencia, anterioridad ó posterioridad; cuando yo estudio, tú lees; cuando yo estudie, tú leerás, etc.

## CAPÍTULO XIII

## SINTAXIS FIGURADA Ó ANÓMALA

Hasta aquí hemos estudiado la sintaxis propiamente gramatical, esto es, el conjunto de reglas á que se ajustan las palabras en la oración y las oraciones en la cláusula, para la exacta y completa emisión del pensamiento. Pero como el que habla no siempre atiende á los oficios gramaticales de los vocablos ni de las oraciones, sino que tiende, ante todo, á exteriorizar sus ideas,

pasiones y sentimientos, sin las trabas, caprichosas muchas veces, que impone la rigidez de las reglas, y persigue los fines de dar gracia, belleza, vida peculiar y propia á su lenguaje, nacen de aquí muchas aparentes infracciones de los principios en la sintaxis establecidos, modos no menos naturales y harto más espontáneos que los estudiados hasta ahora.

471. Figuras de construcción.—Se llaman figuras de construcción ciertas maneras de hablar en que se falta aparentemente á la concordancia, dependencia, orden ó uso de las palabras, para dar vigor, elegancia y harmonía á la frase.

Solecismo es la infracción de las reglas de la sintaxis, no para dar mayor belleza á la locución, sino por ignorancia de las mismas.

- 472. Cuales son las figuras de construcción.—Si la figura consiste en añadir palabras que no son precisas para la construcción gramatical, se llama pleonasmo; si en suprimir las que el rigor gramatical reclama, elipsis; si en trastornar el orden en que debieran estar colocadas, hipérbaton; si en concertar las palabras sin atender á sus accidentes, silepsis, y por último, si una dicción reviste distinto oficio del que le es propio, enálage.
- 473. Pleonasmo. Esta figura consiste, como hemos dicho, en añadir á la frase palabras que no son necesarias, si bien contribuyen á darle más belleza y elegancia. Cuando decimos: El ministro mismo le escribió de su puño y letra, para la inteligencia de la frase sobran algunas palabras, porque el adjetivo mismo excusaba el complemento de su puño y letra, y en todo caso bastaba el de su puño.

No todos los pleonasmos pueden ser admisibles. Es necesario que estén sancionados por el uso de las personas cultas, y que en realidad realcen la expresión. Subir arriba, bajar abajo y vo-

lar por los aires tienen ya la sanción de la Academia, aunque no dejan, sobre todo los dos primeros, de ser tildados por el pueblo, que no se explica esas redundancias. No vemos inconveniente en aceptarlos; pero siempre que en el contexto se justifiquen por alguna circunstancia especial.

También son pleonasmos que forman parte de la historia de nuestra lengua las reduplicaciones de los pronombres á mí me gusta, á tí te ha tocado, su hijo de usted.

Claro es que hay pleonasmos que, ni so pretexto de dar vigor y harmonía á la frase, podrían ser aceptados: podremos decir, Fulano es un hombre, muy hombre, pero de ninguna manera es un hombre varón; ni Zutano es fraile franciscano de San Francisco.

474. Elipsis.—Es la supresión de algunas voces necesarias para la integridad gramatical, sin perjuicio de la exactitud, pureza y claridad del lenguaje.

Las palabras que más frecuentemente se suprimen en castellano son el **pronombre**, el sustantivo cuando está en oración inmediata y el verbo en igual caso.

La elipsis es una figura muy frecuente en castellano como ya lo fué en latín. Hay lenguas modernas que tienen que llevar siempre un sujeto, aunque éste sea indeterminado: en cambio nuestro idioma propende á suprimir todo aquello que pueda sobrentenderse fácilmente, como es el sujeto de primera y segunda persona, tanto del singular como de plural, en atención á que, poseyendo desinencias personales que los designan claramente, parece una redundancia el expresarlo. Sin embargo, cuando queremos contraponer acciones ó darles un tono enfático particular expresamos los pronombres correspondientes. Ejemplos:

 $1Y_0$  no soy servil!  $1Y_0$  soy más liberal que usted!  $1Y_0$  me he batido contra Napoleón y contra Angulema! (P. A. de Alarcón).

Los que tú cada día Penetras con tus tiros, ¿Cuánto más dolorosos Que tú estarán, Cupido? (Villegas).

Como quiera que la tercera persona es de una indicación más vaga suele expresarse con frecuencia, salvo que venga ya enunciada y se inflera del contexto. 475. Hipérbaton.—Es la inversión del orden que gramaticalmente deben tener las palabras en la oración, y las oraciones en la cláusula. Como ya conocemos este orden nos concretaremos á presentar algunos ejemplos de inversión, debiendo advertir que ésta no debe hacerse caprichosamente, sino con sujeción á las leyes generales de la claridad y á la índole de nuestro idioma. Véase el siguiente de Mira de Amescua:

Y con su pico de marfil nevado De su pechuelo blanco y amarillo La pluma concertó pajiza y baya.

Si tratamos de colocar las palabras según las reglas gramaticales, diríamos: Concertó la pluma pajiza y baya de su pechuelo blanco y amarillo con su pico de nevado marfil. Pero qué frialdad en la expresión! Prescindiendo del ritmo qué falta de vida en el conjunto y en los pormenores!

Hay ciertas voces que no se prestan al hipérbaton, porque al cambiar de sitio cambiarían de significado. Tal sucede con los adjetivos que, según quedó notado al exponer sus oficios, alteran el sentido de la frase al ir antes ó después del sustantivo. Esto salta á la vista en el siguiente pasaje:

De las cuales no existe ya monumento ni vestigio alguno de cierta fe (Jovellanos).

Hay que evitar cuidadosamente las inversiones violentas ridiculizadas en el conocido verso de Lope: En una de fregar cayó caldera, trasposiciones que por lo regular degeneran en afectadas y oscuras, y no obstante la censura del buen Burguillos, el mismo Lope en su Circe escribió:

Con los primeros de la mar embates.

Y no digamos nada de Herrera, que colocaba con lastimosa frecuencia los epítetos en forma tal, que la pobre cláusula quedaba retorcida, con detrimento de la claridad y llaneza poética.

476. Silepsis. — Esta figura consiste en concertar las palabras no con arreglo á sus accidentes gramaticales sino atendiendo á la significación que les da el que habla. Cuando decimos: Ese hombre es la maldad misma, no tenemos en cuenta que hombre es masculino y maldad femenino, que hombre es un sustantivo concreto y maldad, abstracto. Sólo queremos expresar que una cualidad, cuyo género nos importa poco, conviene á un sustantivo determinado.

Los principales usos de la silepsis ya los hemos expuesto al tratar de la concordancia y ahora no haremos sino resumirlos. Se usa esta figura:

- 1.º Con los nombres colectivos que estando en singular pueden llevar el verbo en plural;
- 2.º En la pluralidad ficticia de pronombres personales, en que siendo uno el que habla, la concordancia se hace en plural;
- 3.º En los tratamientos de Su Majestad, Su Excelencia, Su Alteza y otros que siendo gramaticalmente femeninos se consideran como masculinos cuando se aplican á varones;
- 4.º En los sustantivos *criatura*, *persona*, etc., que de suyo son femeninos y pueden llevar el adjetivo en la terminación masculina, en casos determinados;
- 5.º En la pluralidad de sujetos refundidos en uno solo para los efectos de la concordancia.
- 477. Enálage.—Consiste en tomar una parte de la oración por otra, ó dar á un tiempo verbal los oficios que á otro corresponden. Ejemplos:

Habla claro y bien; donde el adjetivo cluro está haciendo veces de adverbio;

Si voy esta noche al teatro, te avisaré; donde el presente voy hace oficio de futuro en vez de fuere.

El empleo de los adjetivos con carácter de adverbios es muy frecuente en nuestra lengua, como en todas las románicas y como ya también lo era en la latina. Es asimismo muy frecuente emplear el sustantivo en los predicados, haciendo veces de adjetivos para denotar cualidades.

El futuro de indicativo para designar hechos presentes de carácter meramente conjetural, como también para enunciar el mandato en vez del imperativo ó de las formas optativas del subjuntivo, es de un uso frecuentísimo en las lenguas romances. Dirás á tu padre, que le espero, es una forma casi tan usada como la imperativa para el mandato ó la súplica.

## CAPÍTULO XIV

## VICIOS DE DICCIÓN

478. Los vicios principales de dicción son el barbarismo, solecismo, anfibología y cacofonía. Todos ellos nacen del desconocimiento de nuestro idioma y del mucho descuido y precipitación con que suele escribirse, sin procurar la imitación de los buenos modelos castellanos, y huyendo de aquella sencilla naturalidad que fué siempre la más preciada excelencia de nuestros mejores hablistas.

Mucho contribuye, claro es, el estudio de las reglas gramaticales, metódica y claramente expuestas, al manejo de la lengua; pero nada hace tanto, nada es tan eficaz como la imitación razonada de los que en ella fueron ó son maestros eximios. Quien desee profundizar en los recónditos secretos del habla, quien aspire á adquirir aquella frescura espontánea, aquella limpia y tersa dicción que constituye el principal encanto de lo que se dice, es preciso que se refugie en el siglo de oro, estudiando con ahinco y espíritu libre de preocupaciones sus inagotables riquezas, no ya para tomar sus ideas, que también las hay dignas de nuestro glorioso pasado olvidadas lastimosamente, pero siquiera para saber revestir los conceptos modernos con el espléndido ropaje de un siglo inmortal.

No han faltado en todos los tiempos ni tampoco faltan en nuestros días españoles generosos, enamorados de las clásicas tradiciones del lenguaje, que hayan levantado y levanten su autorizada voz para prevenirnos contra las invasiones bárbaras de locuciones extranjeras. Ya en el siglo xvi, Ambrosio de Morales, deplorando y previendo el peligro que se avecinaba, decía: «Por esto me duelo yo siempre de la mala suerte de nuestra lengua castellana, que siendo igual con todas las buenas en abundancia, en propiedad, variedad y lindeza, y haciendo en algo de esto á muchas ventajas, por culpa ó negligencia de nuestros naturales está tan olvidada y tenida en poco, que ha perdido mucho de su valor; y aun pudiérase esto sufrir ó disimular, si no hubiera venido á tanto menosprecio, que basta ser un libro escrito en castellano, para no ser tenido en nada. Para mí, es un pesar el descuido que los españoles tenemos en esta parte de no preciarnos de nuestra lengua, y así honrarla y enriquecerla, antes tratarla con menosprecio y vituperio».

Con no menos amargura y con acerada crítica se expresaba á fines del siglo xvIII Juan Pablo Forner, autor de las «Exequias de la lengua castellana, y de la donosísima «Sátira contra la literatura chapucera de estos tiempos». No podemos sustraernos á la tentación de citar la apología que del habla de Castilla pone en boca de Apolo: «Poseeis, dice, una lengua majestuosa para las cosas grandes; concisa para las sublimes; pomposa y sonante en extremo para las magnificas y de grande aparato; tierna, blanda y suave para las amorosas; expresiva y eficaz para las agudezas; rápida é impetuosa para las imágenes y afectos vivos y vehementes; lozana, desenvuelta y ágil para las risas, los juegos y los solaces; sencilla, cándida y noblemente rústica para los objetos campestres. Su naturalidad para las gracias y donaires, su gravedad para las cosas serias, y su amenidad para las floridas y deliciosas, son incomparables; y de esta variedad de caracteres, que no está, no, en las cosas que se dicen, sino en las palabras, locuciones y modulaciones de que está enriquecido el genio mismo de la lengua, procede aquella abundancia que tanto han ponderado y recomendado los que con mayor ingenio y estudio procuraron apurar y desentrañar las excelencias de su mecanismo.

Garcés con su magistral libro Fundamento del vigor y elegancia de la lengua castellana hizo mucho por su propiedad y pureza; pero el que más ha contribuído á ella en nuestros días, ha sido el ilustre D. Rafael María Baralt con su Diccionario de galicismos que, aparte del criterio asaz intransigente del autor, y pese á alguna que otra contradicción en que incurre, será siempre un arsenal de buenos modos de decir y un ariete contra los galiparlistas.

479. Barbarismo.—Consiste el barbarismo en la intro-

ducción de voces nuevas ó exóticas innecesarias en nuestra lengua, ó en pronunciar mal, escribir incorrectamente y faltar á las leyes morfológicas de las variables, en las palabras que pertenecen al idioma.

El pronunciarlas mal depende muchas veces de la indecisión y poca fijeza del uso, como telégrama por telegrama, intérvalo por intervalo; pero otras, arguye grandísima ignorancia en el que lo hace, como sucede cuando se pronuncia périto, méndigo, váyamos.

La principal fuente de barbarismos es la adopción de palabras extranjeras, que si se toman de la lengua inglesa se llamarán *anglicismos*, si del francés *galicismos*; si del italiano, *italianismos*; si del griego, *helenismos*, etc.

480. Galicismos.—Galicismo es el modo de hablar ó giro propio y peculiar de la lengua francesa.

Muchas han sido las causas que han influído de algún tiempo á esta parte á que se introduzcan en nuestro idioma giros propios de allende el Pirineo. La principal, fuerza será decirlo aunque lastime nuestro amor patrio, es la ignorancia de los inmensos tesoros que se encierran en la castiza tradición de nuestros mayores. Envenenados con la aparatosa y hueca cultura del oropel galicano, viviendo con vida ajena por la esterilidad ó poco aprecio de las producciones nacionales, hemos olvidado desgraciadamente los resortes, los delicados modismos, el manantial de gracias del habla más espléndida que ha existido en el mundo. Lecturas mal digeridas, imitaciones desmañadas, una estúpida admiración de torpezas y contorsiones del ingenio, nos han conducido al aniquilamiento de la propia originalidad; y aquella expresión viril y robusta de la lengua castellana es hoy un galimatías sin nervio, un algo afeminado y clorótico.

Sería tarea punto menos que imposible el señalar todos los

galicismos que poco á poco se han ido introduciendo en nuestra lengua; pero como al mismo tiempo es necesario evitarlos, con lo cual realizaremos una obra loable y meritoria, nos ha parecido oportuno reunirlos al final en un apéndice, sin rigores intempestivos y con la amplitud que las circunstancias requieren.

481. Solecismos.—El solecismo consiste en la infracción de las reglas de la sintaxis.

Como en cada caso particular los hemos ido señalando, nos creemos relevados de repetirlos aquí.

482. Anfibología.—Consiste en expresar el pensamiento de modo que no se entienda lo que se quiere decir, ó se entienda lo contrario.

Préstase nuestra lengua á las anfibologías por las inversiones que admite, dando lugar muchas veces á que se tome por sujeto el que no es sino predicado ó complemento; pero este defecto es fácil de obviar. Lo que es más difícil es el buen uso del pronombre de tercera persona: Antonio fué á ver á Juan para llevarle su maleta. Ya hemos indicado á su tiempo que lo natural es referir el pronombre al sujeto de la oración, y en todo caso será preferible sustituirlo por un demostrativo reproductivo.

483. Cacofonía es el mal sonido que resulta del encuentro de muchas consonantes iguales, ó de la concurrencia de varias vocales, como error repugnante, colocólo en la mesa, voy á África. Este vicio más es de la retórica que de la gramática.

#### PRÁCTICA DE LA SINTAXIS

Análisis de la oración simple.—En ella, después de determinar su clase, naturaleza y forma, conviene estudiar el modo del verbo y el régimen de los elementos que lo componen. No siempre se presentan escuetos los distintos elementos de una oración, y de aquí nacen algunas dificultades con que en los

principios tropieza el análisis. Para dar una idea de la marcha que debe seguirse, pondremos algunos ejemplos.

Don Antonio Moreno se llamaba el huésped de Don Quijote (Cervantes).

Esta es una oración simple, afirmativa, cuasi refieja, pasiva, cuyo sujeto es el huésped de Don Quijote, el verbo llamaba y el complemento refiejo se. Equivale á era llamado, no de tanto uso en nuestra lengua, y pudiera considerarse como predicativa (272) en razón al predicado Don Antonio Moreno.

Este lenguaje no entienden los amadores del mundo (Granada.)

Oración transitiva de forma negativa: el sujeto es los amadores del mundo, en que la preposición sirve para unir dos sustantivos determinando una relación de pertenencia; el verbo entienden modificado por el adverbio negativo no concierta en plural con dicho sujeto, y el complemento directo este lenguaje presenta la particularidad de iniciar la frase, hipérbaton muy frecuente en castellano.

De una manera análoga deberán analizarse las oraciones simples que se presenten en cualquier período, cosa bien fácil si se recuerdan las reglas en su lugar establecidas.

Oraciones compuestas.—Se atenderá cuidadosamente á separar la principal de las accesorias é incidentales, deslindando bien el oficio que estas desempeñan con relación á la principal. Cuando exista coordinación de oraciones se fijará bien qué clase de vínculo las une.

«Muchas veces el vulgo con sus malicias obscurece la verdad, por ser los hombres inclinados á juzgar lo peor en las co sas dudosas, en especial cuando se atraviesan causas de invidia y odio». (Mariana).

En la cláusula anterior hay tres oraciones, una principal y dos accesorias. Oración principal: Muchas veces el vulgo con sus malicias obscurece la verdad, transitiva y normal; 1.ª accesoria: Por ser los hombres inclinados á juzgar lo peor en las cosas dudosas, subordinada causal en la que el motivo de la principal se enuncia mediante la preposición por y un infinitivo (464) y donde debe notarse que el participio inclinados rige otro infinitivo; 2.ª accesoria: En especial cuando se atraviesan causas de invidio y odio, oración subordinada temporal de forma refleja. Esta última es, rigurosamente hablando, subordinada de la causal subordinada anterior, más bien que de la principal. El modo ver-

bal, fuera de la segunda, es el indicativo, porque el autor se propone expresar el pensamiento de una manera categórica y excluyendo todo género de vacilación ó contingencia. Otra cosa sería si hubiera dicho:

Tal ves el vulgo obscurezca la verdad... en especial cuando se atraviesan causas, etc., donde el autor presentaría su pensamiento como una simple conjetura, como un hecho posible y contingente (470).

«La enseñanza mejora á los buenos y hace buenos á los malos». (Saavedra Fajardo).

Esta eláusula consta de dos oraciones transitivas coordinadas. Nótese que los complementos á los buenes, á los malos, que se refieren á persona, llevan la preposición.

«Sonaban estas voces lastimosas á la parte de la Ciudad, donde no era posible acudir, porque los enemigos cuidaron de romper el puente levadizo antes que acabase de pasar la retaguardia». (Solís).

Hay cuatro oraciones. La principal es sonaban estas voces, intransitiva; donde no era posible acudir es una oración relativa especificativa, equivaliendo donde á la cual (410) y especifica el complemento parte de la Ciudad; porque los enemigos... es una oración causal, y por último cierra el período una temporal subordinada, no á la principal sino á la accesoria anterior.

El análisis sintáxico no debe ceñirse al mero conocimiento y deslinde de las oraciones. Después de hacer esta operación mental, conviene fijarse mucho en el régimen de las palabras, especialmente de las preposiciones, que es donde está todo el vigor y nervio del lenguaje, especialmente cuando constituyen modismos.

# APÉNDICE A

## BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LA PROSODIA

Prosodia (de πρός, hacia y ώδή, canto) es la parte de la fonética general que estudia la recta pronunciación de las sílabas y palabras.

Los idiomas antiguos que conocían las leyes de la cuantidad de las sílabas y daban á sus palabras una modulación particular muy semejante al ritmo de la música, eran en este concepto muy superiores á los modernos. Sus vocales rotundas y sonoras no conocían ese claro-oscuro, esos matices indeterminados que tan difícil hacen el aprendizaje de las lenguas actuales, como por ejemplo el inglés; sus consonantes tenían también un valor fijo y casi siempre sonoro que permitía someter su versificación á reglas invariables imposibles de apreciar en toda su delicadeza por nuestros oídos.

Aparte del distinto valor que las letras tienen según que se encuentren al principio, en medio ó al fin de la palabra, según que estén más ó menos influídas del acento tónico, hay otras muchas causas que contribuyen á diferenciar la pronunciación dentro de una misma lengua; el irlandés no pronuncia como el escocés, ni el bretón como el parisiense, ni el andaluz como el asturiano. De aquí la dificultad de establecer, dentro de la unidad fonética de un idioma, leyes uniformes prosódicas para todas sus manifestaciones de lugar y de tiempo.

Hay quien sostiene que el castellano posee, como el griego y el latín, sílabas largas y breves, y hasta muchos poetas han pretendido, partiendo de este supuesto, introducir en nuestra métrica la versificación latina, habiéndose hecho ensayos, muy ingeniosos por cierto, sobre los sáficos y los exámetros, en los cuales sobresalió el dulcísimo Villegas. Á este propósito decía el Pinciano en su *Philosophia antigua poética*: «Por ventura ano tenemos los españoles nuestras sílabas largas y breves como los de-

más? ¿Por qué causa suenan unos versos bien con once sílabas o con ocho y otros con las mismas mal? ¿Por qué, sino por las largas y breves que se truecan, aunque en la verdad nosotros no las distingamos? Pero hailas, como se prueba por la experiencia».

La verdad es que nuestros oídos no están tan delicadamente educados que podamos discernir la cuantidad latina en nuestras voces, y que, en resolución, casi todo el valor de las sílabas depende del acento tónico y de las consonantes concurrentes.

Uno de los puntos que más duda ofrecen y en que más se peca contra la prosodia castellana, es el relativo al digtongo ó concurrencia de vocales en los verbos cuyo infinitivo hace en eir, iar, uar. Mientras en unas provincias se dice vacía, glorio, por ejemplo, en otras se pronuncia vácio, glório. Procuraremos poner en forma de lista los verbos de más uso, á fin de que en los casos de duda puedan consultarse.

Disuelven el diptongo en las formas de la segunda familia, los verbos siguientes:

Aliar: alío, alías, alía, alían; alíe, alíes, alíen; alía tú.

Ampliar: amplio, amplias, etc.
Averiar: averio, averias, etc.
Arriar: arrio, arrias, etc.
Ataviar: atavio, atavias, etc.
Aviar: avio, avias, etc.

Calofriarse: calofrío, calofrías, etc.

Cariarse: carío, carías, etc.

Ciar: cío, cías, etc.

Confiar: confío, confías, etc.

Contrariar: contrarío, contrarías, etc.

Criar: crio, crias, etc.

Cuantiar: cuantío, cuantías, etc. Chirriar: chirrío, chirrías, etc. Desafiar: desafío, desafías, etc.

Descarriar: descarrío, descarrías, etc. Desconfiar: desconfío, desconfías, etc.

Descriarse: descrio, descrias, etc. Desliar: deslio, deslias, etc.

Desleir: deslio, deslies, etc.

Desvariar: desvario, desvarias, etc.

Desviar: desvío, desvías, etc. Enfriar: enfrío, enfrías, etc. Engreir: engrío, engríes, etc.

;

Enviar: envío, envías, etc.
Espiar: espío, espías, etc.
Estriar: estrío, estrías, etc.
Expiar: expío, expías, etc.
Extasiar: extasío, extasías, etc.

Fiar: fío, fías, etc.
Freir: frío, fríes, etc.
Gloriar: glorío, glorías, etc.
Guiar: guío, guías, etc.
Hastiar: hastío, hastías, etc.

Inventariar: inventario, inventarias, etc.

Liar: lío, lías, etc. Piar: pío, pías, etc.

Porfiar: porfío, porfías, etc. Resfriar: resfrío, resfrías, etc. Rociar: rocío, rocías, etc.

Reir: río, ríes, etc.

Rumiar: rumio, rumias, etc. (Salvá).

Sonreirsc: sonrío, sonríes, etc. Vaciar: vacío, vacías, etc. Variar: varío, varías, etc. Vidriar: vidrío, vidrías, etc. Zurriar: zurrío, zurrías, etc.

Fuera de los incluídos en la tabla anterior, los demás que terminen en definitivo en eir, iar, diptongan las dos vocales. Los hay en

biar: cambiar, cámbio, cámbias, cámbia, etc.; enturbiar, entúrbio;

ciar: acariciar, acarício, saciar, sácio, apreciar, aprécio;

diar: estudiar, estúdio, odiar, ódio;

giar: contagiar, contágio, colegiar, colégio; liar: conciliar, concílio, auxiliar, auxílio; miar: encomiar, encómio, premiar, prémio; piar: limpiar, límpio, columpiar, colúmpio;

siar: lisiar, lísio, ansiar, ánsio (?);

viar: agraviar, agrávio, abreviar, abrévio.

En las anteriores palabras se ha puesto el acento ortográfico únicamente para indicar el tónico; pero no suele escribirse.

De los verbos en uar, disuelven el diptongo también en la segunda familia:

Acentuar: acentúo, acentúas, etc. Actuar: actúo, actúas, etc. Atenuar: atenúo, atenúas, etc. Conceptuar: conceptúo, conceptúas, etc. Continuar: continúo, continúas, etc. Desvirtuar: desvirtúo, desvirtúas, etc. Efectuar: efectúo, efectúas, etc. Exceptuar: exceptúo, exceptúas, etc. Extenuar: extenúo, extenúas, etc. Fluctuar: fluctúo, fluctúas, etc. Graduar: gradúo, gradúas, etc. Habituar: habitúo, habitúas, etc. Infatuar: infatúo, infatúas, etc. Insinuar: insinúo, insinúas, etc. Perpetuar: perpetúo, perpetúas, etc. Puntuar: puntúo, puntúas, etc. Redituar: reditúo, reditúas, etc. Situar: sitúo, sitúas, etc. Tumultuar: tumultúo, tumultúas, etc. Usufructuar: usufructúo, usufructúas, etc. Valuar: valúo, valúas, etc.

Los demás verbos terminados en uar hacen con diptongo las indicadas personas verbales.

## APÉNDICE B

#### RESUMEN DE ORTOGRAFÍA CASTELLANA

Al exponer las leyes generales de la fonética y de la morfología, hemos ido apuntando, como corolarios lógicos de nuestro sistema, las reglas ortográficas fundadas en principios científicos. Nos limitaremos, pues, ahora en este breve resumen á agrupar las ya expuestas y á añadir otras que en el desenvolvimiento didáctico de las doctrinas anteriores no pudieron tenerse en consideración.

Abrigamos, por otra parte, el firme convencimiento de que la ortografía no se aprende por reglas, sino por la mucha práctica, y sobre todo por el profundo conocimiento etimológico del idioma. ¿De dónde nacen, si no, la mayor parte de las faltas que en ortografía se cometen, hesta por personas muy cultas, más que de ignorar la derivación de las palabras, que en último caso es la ley suprema que en ella preside? Si los que escriben expontáneo, explendoroso, dige, supieran que estos vocablos traen su origen respectivamente de sponte, splendor, dixi, ¿sería fácil que incurrieran en tan lastimosos errores? Hay, pues, necesidad de estudiar la ortografía con diferente método del que hasta ahora se ha acostumbrado, fundándola en los principios fonéticos, en el desenvolvimiento histórico del romance, en los procedimientos científicos de la morfología y de la derivación, si tal aprendizaje ha de ser una verdad.

Uso de las letras mayúsculas.—Se escribirá letra mayúscula:

1.º Al empezar una cláusula ó período independientes.

2.º Dentro de un período, cuando varios de sus miembros estén separados por un punto. Ejemplo:

Nadie tan amigo de ocultar su gloria y ocultarse. Dificil era que ojos poco atentos descubriesen en él al gran poeta (M. Pelayo).

3.º Al principio de cada verso, sobre todo si son de los que los preceptistas suelen llamar de arte mayor. Ejemplo:

Tú el aroma en las flores exhalas, En los valles suspiras de amor, Tú murmuras del aura en las alas, En el Bóreas retumba tu voz (Espronceda).

Los anteriores versos están tomados del Florilegio de poestas castellanas que en estos momentos está publicando el benemérito de las letras españolas D. Juan Valera. En el Florilegio todos los versos empiezan con letra mayúscula, conforme á nuestras tradiciones, y por más que se vaya introduciendo la costumbre de iniciarlos con minúscula, innovación que no aplaudimos.

4.º Cuando después de dos puntos queremos citar las palabras textuales de otro. Ejemplo:

Olvidándose de que estaba en la mesa del rey, da sobre ella una palmada, exclamando: «Esto es concluyente contra los maniqueos» (Balmes).

- 5.º Los nombres propios y atributos de la divinidad: Antonio, Valencia, Pirineos, Dios, Redentor.
- 6.º Los tratamientos y títulos de personas constituídas en alta dignidad ó jerarquía: *Exemo. Sr. Director* general de...

Hay quien escribe usted, don, etc. Los sustantivos que designan títulos, dignidades y jerarquías, cuando se toman más bien

como nombres apelativos que como significativos del cargo, se escriben usualmente con letra minúscula: Nadie está libre de la muerte, sea *rey* sea *papa*.

7.º Los sustantivos y adjetivos que entran en el título de una obra. Ejemplo:

Y al lado de Los Amantes de Teruel vivirán, aunque con menos lozana juventud y vida, Doña Mencia, Alfonso el Casto, Un si y un no, Vida por honra, y La ley de raza (M. Pelayo).

8.º Los nombres de meses se consideran como propios para este efecto: Madrid 15 de *Octubre* de 1902.

#### Uso ortográfico de la b y la v.

Si la v no hubiese perdido en nuestra lengua su pronunciación labio-dental fricativa, confundiéndose desde hace mucho tiempo con la explosiva labial b, no tendríamos que dar reglas para diferenciarlas en la escritura. Estas serán de todos modos muy deficientes, y para completarlas recomendamos á nuestros lectores que vean lo que sobre este punto queda dicho en la fonética números 11, 33, 34, 45 y otros.

Se escribirán con b:

- 1.º Las desinencias ó características del imperfecto de indicativo; amaba, estudiabais, tbamos.
- 2.º El sonido labial que haya resultado de una p originaria de la lengua latina (34): así, de lupo, lobo; de aperire, abrir.
  - 3.º Los sufijos en bundo: meditabundo, moribundo.
- 4.º Los sufijos de sustantivos abstractos en bilidad: amabilidad.

Todos estos suponen un adjetivo latino en bilis: amabilis, possibilis, terribilis.

5.º Siempre que el sonido labial tenga que formar sílaba con las líquidas l y r: roble, pobre, bravo, blusa.

Claro es que el sonido labio-dental v no podía amalgamarse con las líquidas tal como las pronunciamos en nuestra lengua. En francés sí es muy corriente esta consurrencia.

6.° Los infinitivos en bir como escribir, recibir, subir; excepto servir, vivir, hervir.

Estos tres últimos eran en latín servire, vivere y fervere. En cuanto á los en bir ó proceden de una b como scribo, ó |de una p como concipere, ó de la preposición sub. Capio, bibo, debeo y habeo dieron origen á caber, beber, deber y haber, que nunca reciben la v en el uso actual del idioma.

Se escribirán con v:

- 1.º Toda la 5.ª familia irregular de los verbos andar, estar y tener; anduve, estuviera, tuviese.
- 2.º El presente de indicativo, subjuntivo é imperativo del verbo *ir*: voy, vas, ve, vayamos.

Esto se funda en que dichas formas son contracciones y cambios morfológicos de vado, vadis, vadam, etc.

3.º Los sufijos de adjetivos terminados en ava, como octava; eva, nueva; ivo, iva, pensativo, pensativa; ave, grave; eve, aleve.

Casi todos estos son sufijos latinos ó terminaciones propias de sus adjetivos, suavis, gravis, brevis, octavus, novus, nativus, etc.

- 4.º Los compuestos y derivados de voces que lleven v: voz, vocal, provocar, invocación; venir, convenir.
- 5.° Los terminados en viro, vira, ívoro, ívora: decenviro, Elvira, carnívoro.

Los en viro. que no son nombres propios, vienen de vir, varon y los en voro de vorare, comer, devorar.

6.º Los sustantivos propios que empiezan con la voz villa y los apelativos con vice: Villagarcía, vicealmirante.

### C, Z

El sonido dental suave de la c se sustituirá por el de la z siempre que termine palabra: feliz de felic-e, cruz de cruc-e.

Al dejar dicho sonido de terminar palabra, recobra de nuevo el signo c: felicidad, crucero, voces. (V. 36).

Excepto en algunas dicciones consagradas por el uso como ziszás, zipizape, zeugma, Zendavesta, siempre que la c se junta con la e y la i se conservará, sin poder ser sustituída por la z.

La lectura de ediciones antiguas suele engañar á muchos que escriben zelo por celo, hize por la analogía de hizo, felizes por extensión del singular.

Inútil nos parece advertir que el sonido suave de c no podría conservarse antes de a, o, u, y que, por tanto, hay que representarlo con za, zo, zu.

#### GYJ

La confusión de estas letras no cabe más que en las sílabas formadas con e, i, como je, ji, ge, gi. En las sílabas de las vocales a, o, u, el sonido gutural suave de ga, go, gu, basta para diferenciarlas.

Algunos gramáticos como Bello y otros americanos, para evitar esta confusión y la anarquía que siempre ha sido su efecto, rompieron con la tradición etimológica y usaron constantemente la j. No podemos aplaudir tal costumbre que des-

naturalizaría, llevada á su pleno desenvolvimiento lógico, la historia de nuestro idioma.

Es muy difícil sentar reglas generales sobre la recta escritura de la g y la j antes de e, i. Ensayaremos, no obstante, el resumir algunas observaciones de carácter general.

## Se escribirán con g:

- 1.º Los terminados en ger, menos tejer, como proteger, coger, en gir, menos crujir, como fingir, afligir, y giar, como elogiar, colegiar.
- 2.º Los que empiecen ó terminen por la sílaba gen, como gente, género, génio, margen, virgen, origen.

Esta sílaba gen, que como tal conviene considerarla para los efectos etimológicos, es la raíz de gigno, genui, en-gen-drar, y como entra en muchos derivados y compuestos, conviene tenerla presente para su ortografía.

De esta regla es un corolario la de que también se escriben con g los terminados en genario, géneo, génico, geno, génito, como sexagenario, homogéneo, hidrógeno, unigénito, fotogénico.

3.º Los que se deriven de logos, logía; psicología, fisiología, lógico, patológico.

Aun sin saber griego, es fácil conocer estas palabras, á poco que se medite en ellas, si se tiene presente que siempre forman parte del tecnicismo científico ó literario.

### Se escriben con j:

- 1.º Los vocablos que terminan en aje, como viaje, aprendizaje, coraje, ultraje. Exceptuándose las eruditas compage y enalage, esta última tomada del griego.
- 2.° Las palabras que en su origen tuvieron x ó la sílaba li (V. Fonética, 41, 45); como dije, traje, Jiménes, mujer, ajeno.

Las veinticuatro formas de la quinta familia irregular de los verbos, reciben esta j en caso de entrar en ellas la gutural. Esto

nace de que les pretéritos se formaron de los latinos en x, como dixi, dije, traxi, traje, conduxi, conduje.

3.º Los derivados y las flexiones de otros vocablos que lleven las sílabas ja, jo; como de caja, cajita; de cojo, cojera, cojear; de hoja, hojear; de ojo, ojeo, ojeriza.

н

Esta es otra de las letras á que los neógrafos han declarado guerra á muerte; pero á pesar de todos sus esfuerzos y de las declamaciones acerca de su inutilidad, es lo cierto que ninguna de las naciones modernas se decide á abandonar no ya la h sonora, que no tendría con qué sustituirse, pero ni siquiera la h muda. Para su uso daremos algunas reglas, fundadas en la etimología.

Se escribirán con h:

1.º Todas las palabras que la tenían en su origen latino, como hombre de homo, haber de habere, humilde de humilis.

Para la aplicación de esta regla se supone el conocimiento de la lengua latina Es, no obstante, innegable su conveniencia, siquiera sea como última apelación á una ley más general; por eso creemos que harmonia se debe escribir con h, porque así se escribe en latín, en francés, en italiano, en inglés y aun, hasta hace poco tiempo, en castellano.

- 2.º Las palabras que teniendo f en su origen perdieron esta letra; como harina de farina, hambre de fame, hormiga de formica, hacer de facere. (V. Fonética, 35.)
- 3.º El diptongo ue cuando forma sílaba por sí solo: como huelo, hueso, deshueso, huérfano. (V. Fonética, 49.)
- 4.º Las voces que empiezan por las sílabas ó grupos hiper, hipo, hidr; hidrografía, hipoteca.

5.º Muchas voces que la llevan en medio, como alhaja, alharaca, albahaca, Alhama, asahar, almohada, alhondiga, alcohol, ahinco, ahuyentar, enhorabuena, etc.

#### MYN

Nunca antes de b ó p se escribirá otro sonido nasal que no sea m, en atención á que la última es del mismo órgano que las primeras: emporio, ambición.

Aunque se quisiera, no podrían tampoco concurrir las dos labiales b y p con la paladial n.

También se escribirá m cuando tenga que concurrir con una n inmediata: amnistía, omnibus, columna.

#### R Y Rr.

Al principio de dicción nunca se duplica la r, ni tampoco después de s, l, n, en que sonarán fuerte, no obstante su forma simple: Roque, Enrique, Israel, alrededor.

Cuando en palabras compuestas ocurra el sonido fuerte, se empleará la duplicación: Carirredondo.

#### SYX

El uso de estas dos letras se presta á muchas vacilaciones en los vocablos compuestos, sobre todo por ignorar los que las confunden su verdadera etimología.

Cuando la palabra se compone de la preposición ex latina no hay duda que se debe emplear la x; cuando en cambio la palabra castellana procede de otra que empieza en latín por s líquida, se empleará esta letra:

Exclamar de ex y clamare; Expedir de ex y peto; Esplendor de splendor; Espontáneo de sponte.

Pondremos una lista de la mayor parte de los errores que en esta materia suelen cometerse, sin pretender agotarla.

Hay quien pronuncia y hasta quien escribe péximo en vez de pésimo, excéptico en vez de escéptico.

Se escriben con s, entre otros;

| •                   | •                    |                      |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| Esbelto.            | Escarmentar.         | Escrutar (scrutare). |
| Esbozo.             | Escarnecer.          | Escuchar.            |
| Escabroso (scabro.  | Escarpado.           | Escudar.             |
| sus).               | Escaso.              | Especial (species).  |
| Escala (scala).     | Escatimar.           | Esparcir (spargo).   |
| Escalar.            | Escena (: cena).     | Espeso (spissus).    |
| Escalera.           | Escéptico (scepti-   | Espía.               |
| Escaldar.           | cus).                | Espiar (observar).   |
| Escalfar.           | Escita (scytha).     | Espirar (spiro).     |
| Escalofrío.         | Esclarecer.          | Espléndido (splen-   |
| Escalpelo (scalpe-  | Esclavizar.          | dor).                |
| llus).              | Esclusa.             | Espolvorear.         |
| Escama (squama).    | Escoba (scopae).     | Espolear.            |
| Escamondar.         | Escocer.             | Esponsales (spon -   |
| Escamotear.         | Escofina (scobina).  | sus).                |
| Escampar.           | Escoger.             | Espontáneo (spon-    |
| Escanciar.          | Escolar (scholaris). | te).                 |
| Escándalo (scanda-  | Escolta.             | Espulgar.            |
| lum).               | Escollo (scopulus).  | Espumar.             |
| Escaño (scamnum).   | Escombro.            | Esputo (sputum).     |
| Escapar.            | Esconder (abscon-    | Esquife (scapha).    |
| Escapulario.        | do).                 | Esquivar.            |
| Escarabajo (scara-  | Escopeta.            | Establecer (stabi-   |
| baeus).             | Escoplo.             | lis).                |
| Escaramuza.         | Escorbuto.           | Estacionario.        |
| Escarapela.         | Escorchar.           | Estadio (stadium).   |
| Escarbar (scalpo?). | Escorzar.            | Estadística.         |
| Escarcha.           | Escotar.             | Estallar.            |
| Escardar.           | Escozor.             | Estampido.           |
| Escarificar (scari. | Escrúpulo (scrupu·   | Estancar (stagnum).  |
| fico).              | lus).                | Estañar (stmano).    |
|                     |                      |                      |

Estarcir.

Estatuir (statuo).

Estéril (sterilis).

Estimar (aestimo).

Estímulo. Estipendio.

Estirar. Estirpe (stirps).

Estivar.

Estóico (stoicus).

Estómago (stoma-

chus). Estorbar.

Estornudar.

Estrafalario. Estragado. Estrambótico.

Estratagema (stra-

tegia).

Estrecho (strictus).

Estremecer. Estreñir.

Estrépito (strepo).

Estribo.

Estricto (strictus).
Estridente(stridor).

Estropear.
Estrujarse.
Estupor (stupor).

Estuprar, etc., etc.

#### Se escriben con x, entre otros:

Exacción.

Exactitud.

Exacerbar. Exagerar. Exaltar.

Exámetro. Exangüe. Exánime.

Examme.
Exasperar.
Excandecer.
Excavar.

Excelente, Excelso. Excentrico. Excepción.

Excepto.
Exceso.
Excitar.
Exclamar.

Excluir.
Exclusivo.

Excomulgar.
Excreçencia.

Excremento.
Excursión.

Excusa. Execrar.

Exención.

Eximir.

Exequias. Exhalar. Exhausto.

Exhibir.
Exhortar.
Exhorto.

Exhumar. Exigir. Exiguo. Eximio.

Eximir.
Existir.
Exito.
Exonerar.

Exorbitante. Exorcismo. Exordio Exornar.

Exótico.
Expansión.
Expatriar.
Expectación.

Expectorar. Expedir.

Expediente. Expeler. Expender.

Experiencia. Experimentar. Experto.

Expiar (purgar).

Expirar.
Explanar.
Explayar.
Explicar.
Explicato.
Explorar.
Explosión.
Explotar.
Expoliar.
Exponer.

Exportar. Expósito. Expresar. Expreso. Exprimir. Expuesto. Expugnar.

Expulsar.
Expurgar.
Exquisito.
Extático.

Extemporáneo-Extender. Extenuar.

Exterior.
Exterminar.
Externo.
Extinguir.

Extirpar. Extraño. Extremadura. Extorsión. Extraordinario. Extremaunción. Extracción. Extravagancia. Extremo. Extraer. Extravasarse. Extrinseco. Extramuros. Extraviar. Exuberante. Extranjero. Extremar. Exaltación etc., etc.

#### Acentos.

Para el uso de los acentos se guardarán las reglas siguientes:

- 1.ª Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas se acentuarán con el signo gráfico en la vocal tónica: picaro, médico, lírica, cántara, resérvamelo,
- 2.a Las voces agudas acabadas en vocal ó en las consonantes n y s, también llevarán el susodicho acento al final: jamás, también, corazón, París, alhelí, papá.
- 3.ª Las voces llanas terminadas en vocal ó en n y s, no llevan acento: mesa, lirio, margen, sintaxis, cruces.
- 4.ª Las voces llanas llevan acento si terminan en una consonante que no sea ni n ni s: Pérez, cráter, cárcel.

Estas reglas han sido establecidas por la Real Academia Española y aceptadas por todos, con objeto de buscar la economía en el uso del acento gráfico. La excepción de n y s en ellas se explica por la mayor frecuencia de estas consonantes finales, cosa que no debe extrañarse si se tiene presente que entran en las desinencias verbales, y son del procedimiento general morfológico.

Fuera de estas reglas generales de acentuación, hay las siguientes especiales:

- 1.ª Los vocablos que terminan en dos vocales que pudieran pasar por diptongo, acentúan la primera: desvirtúo, tenta, serta (de ser) Túy, Darto, con objeto de deshacer el diptongo;
  - 2 \* El triptongo se acentua en la vocal técnica: elogiáis;
- 3. Se acentúan también: sólo adverbio para distinguirlo del adjetivo; él, pronombre para que no se confunda con el artícu-

lo;  $t\tilde{u}$ , personal sujetivo, á diferencia de tu, forma posesiva. Además:

Si, pronombre y adverbio; pero no si, conjunción;

Dé del dar, y no de, preposición;

Mi, ti pronombres personales, no mi (posesivo);

Este, ese, aquel, cuando no se usan como adjetivos;

Los relativos qué, cuál, quién, cúyo, cuánto, dónde, cuándo, etcétera, siempre que se empleen como interrogativos ó exclamativos:

Más, adverbio de cantidad; no mas (conjunción);

Las vocales a,  $\ell$ ,  $\delta$ , i si son respectivamente preposición  $\delta$  conjunciones.

### Signos de puntuación.

La coma.—Se usa para separar los miembros de la oración ó de la frase, designándola en la pronunciación con una leve pausa. Su signo gráfico es (,).

Se pondrá la coma:

1.º Para separar en una oración palabras que ejercen un mismo oficio, como sujetos, predicados, verbos y complementos. Ejemplo:

La abundancia de libros, de periódicos, de manuales, de enciclopedias convida á estudiar un poco de todo.

(Balmes).

2.º Antes y después del vocativo ó de la persona ó cosa personificada á quien dirigimos la palabra. Ejemplo:

Noche, lobrega noche, eterno asilo Del miserable que esquivando el sueño (N. Gallego).

3.º Entre los miembros independientes de una misma cláusula. Ejemplo:

Una voluntad firme y constante, ya por sí sola, y prescindiendo de las otras cualidades de quien la posea, ejerce poderoso ascendiente sobre los ánimos, y los sojuzga y avasalla (Balmes).

4.º Cuando hay necesidad de indicar la elipsis de un verbo anterior. Ejemplo:

El adjetivo se refiere al sustantivo; el adverbio, al verbo.

Punto y coma. — El punto y coma supone una pausa más prolongada que la simple coma, y sirve para separar cláusulas, independientes en su estructura, pero subordinadas á la unidad lógica del pensamiento. Ejemplo:

Sus lánguidos ojos
El brillo amortiguan;
Retiemblan sus brazos;
Su seno palpita;
Ni escucha, ni habla,
Ni ve, ni respira;
Y busca en mis labios
El alma y la vida (M. de la Rosa).

Las oraciones adversativas, cuando son de mucha extensión suelen separarse por el punto y coma.

Respecto de su uso, nótanse en los escritores grandes diferencias que nacen de la apreciación de los pensamientos.

Los dos puntos.—Exigen una pausa, pero con la obligación de desenvolver ó explanar el pensamiento que se enuncia en lo anterior. Se emplean los dos puntos:

1.º Al transcribir las palabras de otro en una cita. Ejemplo:

Puesto que (Corneille) en el mismo prólogo de Berenice había escrito: «La principal regla es agradar y conmover (M. Pelayo).

- 2.º En el principio de las cartas, después de las palabras *Muy señor mio*: *Mi distinguido amigo*: etc.
  - 3.º Cuando se sienta una proposición absoluta y hay

que probarla ó impugnarla con otra, también independiente. Ejemplo:

Se han buscado precursores á Lamartine: en rigor no los tiene, á lo menos dentro de su patria y lengua.

(M. Pelayo.)

A veces podrá notarse que allí donde un escritor pone punto y coma, ó dos puntos, otros hacen punto final, ó por el contrario, buscan cualquier vocablo conexivo que enlace los conceptos sin los signos de puntuación.

Punto final. — Lo coloca el escritor donde considera terminado su pensamiento de una manera completa. Ejemplo:

Criterio es un medio para conocer la verdad. La verdad en el entendimiento, es conocer las cosas tales como son. (Balmes.)

Debemos hacer aquí una advertencia importantísima, que quizá más corresponda al retórico que al gramático. Los galiparlistas modernos, y no entra en esta censura Balmes, se han contagiado miserablemente del estilo desencuadernado de los franceses en esto de hacer párrafos de una sola oración, descoyuntando el hermoso período castellano. No debe imitarse una práctica tan ajena á la índole de nuestro idioma, rico, flexible, á propósito para las más delicadas asociaciones de pensamientos, para las más exquisitas galas y primores, cuando se trata de dar realce y rotundidad á un período.

Puntos suspensivos. — Los emplea el escritor cuando quiere dejar incompleta la frase, bien por temor ó duda, bien por consideración al decoro ó conveniencia del que lee. Ejemplo:

¿Quién es su padre?... El mensajero de Corinto lo ignora (M. de la Rosa).

Interrogación. — Son dos signos (¿?) con que empiezan y terminan las oraciones ó frases interrogativas directas.

¿Y dejas, Pastor santo, Tu grey en este valle hondo, obscuro, En soledad y llanto, Y tú rompiendo el puro Aire, te vas al inmortal seguro? (Fr. L. de León).

Admiración. — Son dos signos (¡!) con que empiezan y terminan las frases ú oraciones exclamativas y optativas. Ejemplo:

Al fin en ronca voz: «¡Oh, edad nefanda! ¡Vicios abominables! ¡Oh, costumbres! ¡Oh, corrupción!» exclama (L. F. Moratín).

Paréntesis.—Se usa de este signo gráfico (), cuando se quiere aclarar algún miembro ó palabra de la cláusula, por medio de una oración incidental ó un simple vocablo que se mete dentro del mismo. Ejemplo:

No sabía más (pero esto admirablemente) que la gramática y la retórica del francés clásico y la técnica del arte teatral (M. Pelayo).

Diéresis. — Consiste en dos puntitos (··) que se coloca sobre un diptongo para disolverlo, ó sobre la u de las sílabas gue, gui, con objeto de que suene: vergüenza, rü-i-do.

Comillas. — Se emplean siempre que se quiere reproducir textualmente palabras dichas por otra persona, ó por el mismo que escribe en diferente ocasión. Ejemplo:

«Yo he visto, dice Laharpe, al respetable anciano Buffon, afirmar con mucha seguridad que los versos más hermosos estaban llenos de defectos.» El guión.—Es una rayita que se emplea para dividir las palabras en sus sílabas, siempre que haya necesidad de cortarlas, bien porque no quepan en la línea, bien por la estructura de su composición.

La raya.—Es una línea algo mayor que el guión que sirve en los diálogos para distinguir lo que cada uno de los interlocutores dice. Ejemplo:

-¿Quién se lo entregó?—Un pastor.—¿Á quién servía? -Á Layo (M. de la Rosa).

Abreviaturas.—Son las palabras escritas en forma incompleta, pero entrando en ellas las letras esenciales.

Como se emplean muy á menudo y no se puede dejar al capricho individual la interpretación de dichas abreviaturas, presentamos á continuación la lista de las que la Real Academia sanciona.

#### LISTA

de las abreviaturas que más cemúumente se usan en nuestra Lengua, aprobadas por la Real Academia Españela.

A., Aprobado, en examen. a., área. (a)., alias. @., arroba. @ @., arrobas. AA., Autores. Altezas. ab., abad. Abs. gen., Absolución general. A. C., Año de Cristo. admón., administración. admor., administrador. af.mo, afectisimo. af.to, afecto. Agt.º, Agosto. A L. R. P., A los reales pies. Alej.º, Alejandro. Alv.º, Alvaro. am.º, amigo. anac., anacoreta. Ant.º, Antonio. aña., antifona. ap., aparte. ap.oa, ap.oo, apostólica, apostólico. apost. ó ap., apóstol. art. ó art.º, artículo. arz. ó arzbpo., arzobispo. B., Beato, Bueno, en examen. Bar.me, Bartolomé. Bat.n., Batallón. Bern.º, Bernardo. B. L. M. ó b. l. m., besa la B. L. P. 6 b. 1. p., besa los

B.mo P. ., Beatisimo Padre.

pies.

B. p., Bendición papal. Br., Bachiller. cap. ó cap.º, capitulo. cap.n, capitán. capp.n, capellán. cf., conf. o confr., confesor, confirma, en los documentos antiguos. cg., centigramo. cl., centilitro, centilitros. Clemt. . Clemente. cm., centimetro, centimetros. C. M. B. ó c. m. b., cuya mano beso. col. 6 col.a, columna, colonia. Comis.º, Comisario. Comp.a, Compañía. comps. ó cps., compañeros. cons.º, consejo. convt. e, conveniente. corrt. . corriente. C. P. B. & c. p. b., cuyos pies crect. e. creciente. ct.a, cuenta. ct.°, cuarto. D. o D.n. Don. D.a, Doña. DD., Doctores. Dg., decagramo, decagramos. dg., decigramo, decigramos. dha., dho., dicha, dicho. dic. e, 6 10.e, Diciembre. Dl., decalitro, decalitros. dl., decilitro, decilitros.

Dm., decametro. dm., decimetro, decimetros. doct. ó dr., doctor. documt.o, documento. Dom.o , Domingo. dom.o, domingo. dra., dro., derecha, derecho. E., este (Oriente). ec ca. ec.co, eclesiástica, eclesiástico. E. M., Estado Mayor. Em. a, Eminencia. Em.mo o Emmo., Eminentisimo. E.N.E., Estenordeste. En.o, Enero. ermit. ermitaño. esc. o, escudo. esc. s , escudos. E.SE.., Estesudeste. etc., ó &, etcétera. Eug. o, Eugenio. Exc. a, Excelencia. Exc.ma, ó Excma., Excmo., ó Exmo., Excelentísima ó Exrelentisimo. F. Fulano. F. de T, Fulano de Tal. F.co ó Fran.co, Francisco. Feb. o, Febrero. fha., fho., fecha, fecho. fol., folio. Fr. Fray, Frey. Frnz. ó Fz., Fernándes. fund., fundador. g. gramo, gramos. g.de ó gue., guarde. gen. 1, general (dignidad). gob.no, gobierno. gral., general. Greg.º, Gregorie. hoct., hectárea, hectáreas. Hg., hectogramo, hectogramos. Hl. hectolitro, hectolitros. Hm., hectómetro, hectómetros. ib., ibidem. íd., idem. igle.", iglesia. Ign.º, Ignacio. il.e, ilustre. Il.ma, Il.mo o Illma., Illmo., Ilustrisima, Ilustrisimo. imp., imprenta. Indulg. plen. 6 I. P., Indulgencia plenaria. ing.or, inquisidor. inst.ª, instancia. intend.to, intendente. it., item. izq.a, izq.o, izquierda, izquier-Jact.º, Jacinto. Jerm.º, Jerónimo. Jhs., Jesús. J.o. Juan (antiguamente). Jph. José. juev., jueves. Jul.n., Julián. Kg., kilogramo, kilogramos. Kl., kilolitro, kilolitros. Km., kilómetro, kilómetros. lbs., libras. lib., libro, libra. lic., licenciado. L. S., Locus sigilli (lugar del sello). lun., lunes. M., Madre, Mediano, en examen. m., minuto, minutos, metro, metros. Man. 1, Manuel. mañ., mañana. M.a, Maria. Margt.a, Margarita. mart., martes.

márts., mártires. may.mo, mayordomo. M. e, Madre. meng., menguante. mier., miércoles. Mig. 1, Miguel. mile.<sup>a</sup>, milėsima. min.o, ministro. mg., miligramo, miligramos. Mm., miriámetro, miriámetros. monast.º, monasterio. Mons., Monseñor. M. P. S., Muy Poderoso Señor. mr., mártir. mrd., merced. Mrn., Martin. Mrnz., Martinez. Mro., Maestro. mrs., maravedises, mártires. M. S., manucristo. M. SS., manuscritos m. s a. s, muchos años. N., nombre ignorado, notablemente aprovechado en exámen, Norte. N. B., Nota bene (nótese bien). n.º ó núm.º número (1.º, primero; 2.°, segundo; 3.°, tercero, etc.). Nov. o o o. o, Noviembre. nra., nro., ó ntra., ntro., nuestra, nuestro. N. S., Nuestro Señor. N.ª S.ª, Nuestra Señora. N. S. J. C., Nuestro Señor Jesucristo. O., Oeste. ob., ú obpo., obispo. Oct.º ú 8.º, Octubre. ONO., Oesnoroeste. OSO., Oessudoeste. onz, onza.

orn., orden. P., Papa, Padre. P. A., por ausencia. p., para. pág., página. patr., patriarca. pbro. ó presb, presbitero. P. D. posdata. P. ° , Padre. p. ej., por ejemplo. penit., penitente. P. M., Padre Maestro. P. O., por orden. P.o, Pedro. P.º, Pero. P. P., porte pagado-por po. P. r, por. pral., principal. priv., privilegio. proc, procesión. prof. profeta. pról. prólogo. pror., procurador. prov.a, provincia. prov or., provisor. P. S. postscriptum (posdata). Q. B. S M. ó q. b. s. m., que besa su mano. Q. B. S. P. o q. b. s. p., que besa sus pies. Q. D. G. o q. d. g., que Dios guarde. q. e , que. q. e. g. e., que en gloria esté. q. e. p. d., que en paz descanse. q. n , quien. q. s. g. h., que santa gloria R. Reprobado en examen. Reverendo.

R. Respuesta 6 responde.

R.bi, recibi.

R. . , récipe.

R. I. P., requiescat in pace (en paz descanse).

R. O., Real Orden.

r1., Real.

R. P. M., Reverendo Padre Maestro.

r. . , reales.

S. San ó Santo. Sobresaliente en examen.

Sur.

S.ª, Señora.

S. A., Su Alteza.

Sáb., Sábado.

S. A. I., Su Altera Imperial.

S. A. R., Su Altera Real.

S.A.S, Su Alteza Serenisima.

s. o., su casa.

S. C. M., Sacra, Católica Majestad.

S. C. C. R. M., Sacra, Cesárea, Católica, Real Majestad.

S. D. M., Su Divina Majestad. Sb.n., Sebastián.

Secret. a, Secretaria.

s. e. ú o., salvo error ú omisión.

Ser.ma, Ser.mo, Sermo., Seremisima, Serenisimo.

serv.o, servicio.

serv.or, servidor.

Sept. •, Set. •, 6 7. •, Septiembre 6 Setiembre.

sigt. •, siguiente.

S. M., Su Majestad.

S. M. B., Su Majestad Británica.

S. M. C., Su Majestad Cató-

S. M. F., Su Majestad Fidelisima.

S. M. I., Su Majestad Imperial.

S.n. San.

S. N., Servicio Naciona'.

Sor., Señor.

apre., siempre.

Sr. ó St., Señor.

Sra., Señora.

Sria. Srio. 6 Sria. Srio, Secretaria, Secretario.

Srta. Señorita.

S. R. I., Santa Romana Iglesia.

S. R. M., Su Real Majestad.

R. S., Su Santidad.

SS. AA., Sus Altezas.

88. MM., Sus Majestades.

88mo., Santisimo.

88mo. P., Santísimo Padre.

SSno., escribano.

S. S. S., su seguro servidor. sup., suplica.

supert. to, superintendente.

supl.te, suplente.

sup. to. suplicante.

ten.te, teniente.

test.mto, testamento.

test.°, testigo.

tít. ó tít.º, título.

tom. ó t.º, tomo.

Tpo., tiempo.

U. ó Ud., usted.

Uds., ustedes.

V., Usted, Venerable, Véase.

V., versiculo.

V.a, vigilia.

V. A., Vuestra Alteza.

V. A. R., Vuestra Alteza Real.

V. B.d. Vuestra Beatitud.

V. E., Vuestra Excelencia, Vuecelencia ó Vuecencia.

vers.º, versículo.

vg., v. g. ó v. gr., verbigracia.

Vict. e, Vicente.
Vict. Nictoria.
Vier., viernes.
virg. 6 vg., virgen.
virgs. 6 vgs., virgenes.
V. M., Vuestra Majestad.
Vm. 6 Vmd., vuestra merced
6 usted.
vn., vellón.
V. ellón.
V. ol., volumen 6 voluntad.
V. O. T., Venerable Orden
Tercera.

V. P., Vuestra Paternidad.
V. R., Vuestra Reverencia.
vra. 6 vro., vuestra 6 vuestro.
V. S., Vueseñoria 6 Usia.
V. S. I., Vueseñoria Ilustrísima 6 Usia Ilustrísima.
V.u., v.to, vuelta 6 vuelto.
VV., ustedes.
X.mo, diezmo.
Xptiano., cristiano.
Xpto., Cristo.
Xptóbal., Cristóbal.

# APÉNDICE C

Lista de voces incorrectas, bien por ser de otros idiomas, bien per su maia pronunciaciós, defectuosa escritura, etc.

| Acaparar               | Monopolizar.<br>Aceite (el). |
|------------------------|------------------------------|
| Accidentado            | Quebrado, fragoso.           |
| Acostumbrar á          | Acostumbrar (sin á).         |
| Adjuntar               | Acompañar.                   |
| A feccionado           | Aficionado.                  |
| Alhagos                | Halagos.                     |
| Alienado               | Demente.                     |
| Aliaje                 | Mezcla.                      |
| Aguardiente (la)       | Aguardiente (el).            |
| Anédocta               | Anécdota.                    |
| Andé, andó             | Anduve, anduvo.              |
| Aprovisionar           | Proveer.                     |
| Antecristo             | Anticristo (1).              |
| Antidiluviano          | Antediluviano.               |
| Apercibir              | Percibir.                    |
| Avalancha              | Alud.                        |
| Avaricioso             | Avaro.                       |
| Bagaje                 | Equipaje.                    |
| Bajo el punto de vista | Desde el punto de vista.     |
| Bajo la base           | Bajo el concepto.            |
| Banalidad              | Vulgaridad.                  |
| Bisutería              | Joyería, platería.           |
| Cadó                   | Regalo.                      |
| Canso                  | Cansado.                     |
|                        |                              |

<sup>(1)</sup> Ya en tiempo de San Agustín había quienes decían Antecristo, á los cuales contesta el santo Obispo: Nec sic dicitur, nec sic scribitur

| Carnecería             | Carnicería.        |
|------------------------|--------------------|
| Careado                | Cariado.           |
| Cojo, coge             | Quepo, cabe.       |
| Cofaina                | Aljofaina, jofaina |
| Cólega                 | Colega.            |
| Conectar               | Enlazar.           |
| Confortable            | Cómodo.            |
| Constatar              | Comprobar.         |
| Debitar                | Producir.          |
| Debutar                | Estrenar.          |
| Dentrífico             | Dentifrico.        |
| Dentada                | Dentellada.        |
| Desapercibido          | Inadvertido.       |
| Destornillarse de risa | Desternillarse.    |
| Dictaminar             | Dar parecer.       |
| Engertar.              | Ingertar.          |
| Epígrama               | Epigrama.          |
| Erúdito                | Erudito.           |
| Esceder                | Exceder.           |
| Esagerar               | Exagerar.          |
| Escalo                 | Escalamiento.      |
| Escéntrico             | Excéntrico.        |
| Escelente              | Excelente.         |
| Escepto                | Excepto.           |
| Esceso.                | Exceso.            |
| Escitar                | Excitar.           |
| Escluir                | Excluir.           |
| Escomulgar             | Excomulgar.        |
| Escusa.                | Excusa.            |
| Esplicar               | Explicar.          |
| Esplotar               | Explotar.          |
| Estereóscopo           | Estereoscopio.     |
| Estraño                | Extraño.           |
| Estraviar              | Extraviar.         |
| Estremo                | Extremo.           |
| Etiqueta               | Rótulo.            |
| Excarnecer             | Escarnecer.        |
| Excaso                 | Escaso.            |
| Exclarecido            | Esclarecido.       |
| Expectro               | Espectro.          |
| Exponsales             | Esponsales.        |
| Explendor              | Esplendor.         |
| Expontáneo             | Espontáneo.        |

| Extragar          | Estragar.          |
|-------------------|--------------------|
| Finanzas          | Renta pública.     |
| Frutesa           | Futesa.            |
| Hacer el amor     | Galantear.         |
| Hacerse ilusiones | Forjarse ilusiones |
| Hacer furor       | Entusiasmar.       |
| Hacer política    | Dedicarse á ella.  |
| Hacer país        | Gobernar bien.     |
| Haiga             | Haya.              |
| Hágamos           | Hagamos.           |
| Háyamos           | Hayamos.           |
| Hed aquí          | He aquí.           |
| Hilación          | Ilación.           |
| Hipodromo         | Hipódromo.         |
| Hipógrifo         | Hipogrifo.         |
| Hoquedad          | Oquedad.           |
| Horfandad         | Orfandad.          |
| Íbero             | Ibero.             |
| Infeccionar       | Inficionar.        |
| Intérvalo         | Intervalo.         |
| Labra             | Labor.             |
| Lloviznear        | Lloviznar.         |
| Marcado           | Notable            |
| Méndigo           | Mendigo.           |
| Mistificar        | Falsificar.        |
| Moviliario        | Mobiliario.        |
| Muy grandísimo    | Muy grande.        |
| Objetable         | Vituperable.       |
| Ocupar de         | Ocupar en.         |
| Opimo             | Opimo.             |
| Pago              | Pagado.            |
| Pachá             | Bajá.              |
| Paralisis         | Parálisis.         |
| Picia             | Pifla.             |
| Périto            | Perito.            |
| Péximo            | Pésimo.            |
| Plumazo           | Plumada.           |
| Presupuestar      | Presuponer.        |
| Preveyendo        | Previendo.         |
| Pretencioso       | Presuntuoso.       |
| Rango             | Fila, lugar.       |
| Remarcable        | Notable.           |
| Represalías       | Represalias.       |
|                   |                    |

| Revancha         | Desquite.             |
|------------------|-----------------------|
| Reasumir (por)   | Resumir (compendiar). |
| Reluctar         |                       |
| Sábana (llanura) |                       |
| Séamos           | _                     |
| Sincero          |                       |
| Sofisticar       |                       |
| Susceptible      | 0 1 111               |
| Sútil            | a                     |
| Telégrama        |                       |
| Váyamos          | 0                     |
|                  |                       |
| Véngamos         |                       |
| Vinagre (la)     |                       |
| Záfiro           | Zafiro.               |



## ÍNDICE DE MATERIAS

|                                                                                                                          | Pågs. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| DEDIGATORIA                                                                                                              | VII   |
| INTRODUCCIÓN                                                                                                             |       |
| Breve reseña sobre el origen y formación de la lengua castellana                                                         |       |
| NOCIONES PRELIMINARES                                                                                                    |       |
| Gramática general y particular.—Idioma ó lengua.—Idea, palabra y oración.—División de la Gramática                       |       |
| Capitulo I.—Fonética                                                                                                     |       |
| Concepto de la fonética.—Letras, sílabas                                                                                 | 11    |
| ART. II.—De las silabas.—Silaba cerrada y abierta, tónica y átona.—Diptongo.—Triptongo.—División material de las silabas | 16    |
| drújulas.—Enclíticas y proclíticas                                                                                       | 19    |

|                                                                                                            | Pags.     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| castellanos.—Persistencia del acento latino.—Cambios que experimentaron las consonantes, iniciales, media- |           |
| les y finales.—Cambios que experimentaron las vocales                                                      |           |
| y los diptongos.—Modificaciones de los grupos.—Dip-                                                        |           |
| tongación.—Alternativa vocálica.—Supresiones de soni-                                                      |           |
| dos.—Adiciones eufónicas                                                                                   | 21        |
| ART. V.—Figuras de dicción                                                                                 | <b>32</b> |
| PRACTICA DE LA FONÉTICA                                                                                    | 34        |
| Capitulo II.—Lexicologia general                                                                           |           |
| Lexicología y morfología.—Partes de la oración                                                             | 35        |
| ART. I.—Sustantivo.—Su concepto.—Sus clases                                                                | 38        |
| ART. II.—Adjetivo. — Su concepto. — División del adjeti-                                                   |           |
| voGénero masculino y femeninoAdjetivo de una                                                               |           |
| sola terminación.— Apócope de algunos adjetivos.—Ad-                                                       |           |
| jetivos numerales                                                                                          | 39        |
| ART. III.—Propiedades comunes al sustantivo y al adjetivo.                                                 |           |
| -Concepto gramatical del género Género de los sus-                                                         |           |
| tantivos por su significación.—Género de los sustantivos                                                   |           |
| por su terminación.—Observaciones sobre los géneros.                                                       |           |
| -Número gramaticalNombres que carecen de plu-                                                              |           |
| ral.—Nombres que sólo se usan en plural.—Nombres                                                           |           |
| que cambian de significado.—Aumentativos, diminuti-                                                        |           |
| vos y despectivos.—Género de los aumentativos                                                              | 44        |
| ART. IV.—Grados de comparación de los adjetivos.—Forma-                                                    |           |
| ción del comparativo y del superlativo                                                                     | 51        |
| ART. V Artículo determinante é indefinido                                                                  | 55        |
| ART. VI.—Pronombre Su concepto Su división Pro-                                                            |           |
| nombres personales.— Concepto de la declinación.— De-                                                      |           |
| clinación pronominal.—Pluralidad ficticia.—Pronom-                                                         |           |
| nombre reflexivo Pronombres posesivos Pronom-                                                              |           |
| bres demostrativos.—Pronombres relativos.—Pronom-                                                          |           |
| bres indefinidos                                                                                           | 57        |
| ART. VII Verbo Su concepto División y subdivisio-                                                          |           |
| nes del verbo.—Accidentes gramáticales del verbo.—Vo-                                                      |           |
| ces modos tiempos — Tiempos simples y compuestos —                                                         |           |

| ·                                                                                                                                                                    | Págs.    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Lo que expresa cada uno de ellos.— Números y perso-<br>sonas.—Resumen                                                                                                | 68       |
| ART. VIII.—Adverbio.— Concepto y división del adverbio. —Adverbios de tiempo, de lugar, de cantidad, de comparación, de afirmación, de negación y de duda.—Adverbios |          |
| relativos                                                                                                                                                            | 80       |
| ciones                                                                                                                                                               | 86       |
| nales, causales, continuativas, comparativas, finales é ilativas                                                                                                     | 88       |
| ART. XI.—Interjección.— Naturaleza y división de las in-                                                                                                             |          |
| terjecciones.—Interjecciones propias é impropias  PRÁCTICA DE LA LEXICOLOGÍA GENERAL.—ANÁLISIS                                                                       | 94<br>96 |
|                                                                                                                                                                      |          |
| Capitulo III.—Morfologia                                                                                                                                             |          |
| ARTÍCULO I. —Elementos morfológicos.—Concepto é impor-                                                                                                               |          |
| tancia de la morfología.— Raíz, radical, tema, desinencias.—Afijos, prefijos y sufijos.— Sufijos de flexión y de                                                     |          |
| derivación. — División de la morfología                                                                                                                              | 98       |
| ART. II.—Morfologia nominal.— Género y número.—Aumentativos, diminutivos                                                                                             |          |
| ART. III.—Morfología verbal.—Conjugación.—División de las conjugaciones.—Sufijos personales.—Sufijos tempo-                                                          | ,        |
| rales. — Cuadros sinópticos de las conjugaciones regula-<br>res en sus tiempos simples y compuestos. —Conjugación                                                    |          |
| pasiva y perifrástica                                                                                                                                                | 104      |
| ART. IV.—Conjugación de los verbos irregulares.—Reglas generales.—Afinidades de formas verbales.—Seis grupos                                                         |          |
| de irregularidades afines                                                                                                                                            | 125      |
| los terminados en acer, ecer, ocer.— 2.ª: los de diptonga-                                                                                                           |          |
| ción.—3.*: los de alternativa vocálica.— 4.*: los de y eu-<br>fónica.—5.*: los de pretérito llano.—6.*: oir y desoir.—                                               |          |
| 7.8. terminados en ducir — 8.8. salir ▼ valer. — 9.8. los que                                                                                                        | l        |

|                                                                                                                                                                       | Pags. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| combinan la diptongación con la alternativa vocálica.— 10.° y 11.°: los que combinan tres grupos de irregulari- dades.—12.° y 13.°: los que combinan cuatro grupos de |       |
| formas irregulares                                                                                                                                                    | 131   |
| dar, ir, ver                                                                                                                                                          | 156   |
| ART. VII.— Verbos defectivos                                                                                                                                          | 163   |
| ART. VIII.—Morfologia del participio.— Participio activo y pasivo.—Verbos que sólo tienen participio irregular.—                                                      |       |
| Verbos con dos participios                                                                                                                                            | 164   |
| ART. IX.—Composición y derivación.— Palabras simples y compuestas.— Palabras primitivas y derivadas.— Com-                                                            |       |
| posición por yuxtaposición.— Composición perfecta.—                                                                                                                   |       |
| Composición por prefijos y pseudo-prefijos — Deriva-<br>ción sustantiva.— Sufijos de adjetivos.— Sufijos derivati-                                                    |       |
| vos verbales                                                                                                                                                          | 168   |
| Práctica de la morfología                                                                                                                                             | 182   |
| SINTAXIS                                                                                                                                                              |       |
| Capitulo I.—Nociones preliminares                                                                                                                                     |       |
| Sintaxis: su concepto é importancia.—Frase, oración, cláu-                                                                                                            |       |
| sula y período.—Elementos de la frase y de la oración.—                                                                                                               |       |
| Complementos.—Predicado.—División de la sintaxie                                                                                                                      | 184   |
| Capítulo II.—Oraciones simples                                                                                                                                        |       |
| ARTÍCULO L.—Oraciones predicativas                                                                                                                                    | 189   |
| ART. II.—Oraciones transitivas                                                                                                                                        | 190   |
| ART. III.—Oraciones intransitivas                                                                                                                                     | 191   |
| ART. IV Oraciones pasivas Cuasi reflejas Conversión                                                                                                                   |       |
| de las oraciones                                                                                                                                                      | 192   |
| ART. V.—Oraciones impersonales.— El verbo haber como                                                                                                                  |       |
| impersonal.— Hacer, impersonal.—Verbos propiamente                                                                                                                    |       |
| impersonales Otras construcciones impersonales                                                                                                                        | 194   |

| •                                                        | Págs. |
|----------------------------------------------------------|-------|
| ART. VI.—Oraciones afirmativas                           | 197   |
| misma frase.—Oración negativa en forma afirmativa.—      |       |
| Negación expletiva                                       | 198   |
| ART. VIII.—Oraciones interrogativas.—Orden de las pala-  | 100   |
| bras en las mismas                                       | 201   |
| ART. IX.—Oraciones exclamativas.                         | 201   |
|                                                          |       |
| ART. X.—Oraciones optativas                              | 204   |
| Capítulo III.—Concordancia                               |       |
| Qué es la concordancia.— Sus clases.— Concordancia de    |       |
| sustantivo y adjetivo Casos particulares Concordan-      |       |
| cia de verbo con sujeto.— Colectivos.— Sujetos varios    | *     |
| después del verbo.—Pluralidad aparente Atracción del     |       |
| predicado.—Otras anomalías                               | 204   |
| Capítulo IV.—Sintaxis del sustantivo                     | _     |
| Oficios que desempeña.— Sustantivos adjetivados.— Uso    |       |
| del plural y del singularRégimen de los sustantivos      |       |
| Orden de las palabras                                    | 211   |
| Capítulo V.—Sintaxis del adjetivo                        |       |
| Oficio primario del adjetivo.— Adjetivos sustantivados.— |       |
| Régimen del adjetivo.—Régimen del comparativo.—Ré-       |       |
| gimen del superlativo Otros usos del adjetivo Adje-      |       |
| tivos numerales Sendos, sendas Orden de los adje-        |       |
| t.vos                                                    | 214   |
| =                                                        |       |
|                                                          |       |

#### CAPÍTULO VI.—SINTAXIS DEL ARTÍCUVO

Uso primario del artículo.— Repetición del artículo.—Uso del artículo con los sustantivos propios, con los abstrac-

| _                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Págs.             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| tos, etc.—Con los demostrativos y posesivos.—Uso del in-<br>definido                                                                                                                                                                                                                          | 226               |
| Capitulo VII.— Sintaxis del pronombre                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Arrículo I.— Uso de los pronombres personales.— Formas simples y compuestas de los mismos.—Duplicación de las formas.—Le, les de todos los géneros.— Le, lo, les, los complemento directo.—Pronombres de respeto.—Orden de colocación de los pronombres.— Concurrencia de formas pronominales |                   |
| cual.—El pronombre cuyo                                                                                                                                                                                                                                                                       | 246               |
| de colocación                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 249<br>251        |
| Capítulo VIII.—Sintaxis del verbo                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| ARTÍCULO I.— Uso general del verbo.— Construcción del verbo transitivo.— Complemento con preposición ó sin ella.—Construcción del verbo intransitivo.— Cambio de oficio entre los verbos transitivos é intransitivos.—Verbos pronominales                                                     |                   |
| A.—Con la preposición de.—Con la preposición en  ART. III.—Uso de los tiempos                                                                                                                                                                                                                 | 257<br>263<br>271 |
| ART. V.—Uso de los verbos ser, estar, haber, tener y deber.                                                                                                                                                                                                                                   | 279               |
| Capítulo IX.—Sintaxis del adverbio                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Colocación de los adverbios.—Adverbios de lugar.—Adverbios de tiempo.—Adverbios de cantidad.— Adverbios                                                                                                                                                                                       |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Page.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| de modoAdverbios en mente continuadosModos ad-                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| verbiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 282       |
| Capítulo X.—Sintaxis de la preposición                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Usos de la preposición a.— De la preposición con.— De la preposición de.—De la preposición en.— De la preposición para.—De la preposición por.— De la preposición sobre.—Concurrencia de preposiciones.—Su colocación en la frase.—Cambio de régimen.—Preposiciones impropias.—Complementos circunstanciales | 290       |
| Capítulo XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| Observaciones sobre las conjunciones é interjecciones                                                                                                                                                                                                                                                        | 804       |
| Capítulo XII.—Sintaxis de las oraciones compuest                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>A8</b> |
| División de las oraciones compuestas.— Oraciones inci-                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| dentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 306       |
| ARTÍCULO I.—Frases elípticas absolutas                                                                                                                                                                                                                                                                       | 308       |
| ART. II.— Oraciones coordinadas.— Diferentes maneras de                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| coordinación                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 309       |
| ART. III.— Oraciones subordinadas sustantivas.— Verbos                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| que rigen infinitivo.—Verbos que rigen infinitivo ó sub-                                                                                                                                                                                                                                                     | 04.4      |
| juntivo.—Tránsito del infinitivo á los modos personales.                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| ART. IV.—Oraciones subordinadas adjetivas.—Relativas                                                                                                                                                                                                                                                         | 321       |
| ART. V. — Subordinadas circunstanciales. — Interrogativas indirectas.—Subordinación causal.— Subordinación                                                                                                                                                                                                   |           |
| final. — Subordinación temporal. — Oraciones concesi-                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| vas.—Condicionales é hipotéticas                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| vass— conditionates e impotenticas                                                                                                                                                                                                                                                                           | 344       |
| Capítulo XIII.—Sintaxis figurada ó anómala                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| Figuras de construcción.— Pleonasmo.— Elipsis.— Hipér-                                                                                                                                                                                                                                                       | ,         |
| baton.—Silepsis.—Enálage                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |

Págs.

| CAPÍTULO XIV.—VICIOS DE DICCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Consideraciones generales sobre las causas de la decadencia en nuestro idioma.—Barbarismo.—Solecismo.—Galicismo.—Anfibología.—Cacofonía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 336 |
| PRÁCTICA DE LA SINTAXIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 339 |
| APÉNDICE A.—Breves consideraciones sobre la prosodia  APÉNDICE B.— Resumen de ortografía castellana.— Algunas observaciones.— Uso de las letras mayúsculas.—Uso ortográfico de la b y de la v.—De la c y de la z.—De la g y de la j.— De la h.— De la m y de la n.— De la r y de la rr.— De la s y de la x.— Uso del acento ortográfico.— Uso de los signos de puntuación.— Coma, punto y coma, dos puntos, punto final, puntos suspensivos, interrogación, admiración, paréntesis, diéresis, comillas, | 343 |
| guión.—Abreviaturas más usadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 347 |
| APÉNDICE C.—Liste de voces incorrectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 269 |

## FE DE ERRATAS

| PÁG. | DICE                                 | DEBE DECIR              |
|------|--------------------------------------|-------------------------|
| 1    | denominación romana                  | dominación romana       |
| 90   | separa las ideas                     | separan las ideas       |
| ,,   | la construcción del diptongo         | contracción             |
| 95   | carácter motivo                      | emotivo                 |
| 104  | acaba en u ó r                       | acaba en n ó r          |
| 151  | Falta la 3.ª persona plural quieren. |                         |
| 172  | A, prostélica                        | A, prostética           |
| 187  | su sabor galiano                     | su sabor galicano       |
| 191  | se gozan á sí misma                  | se gozan á sí mismas    |
| 197  | forma de anunciarse                  | forma de enunciarse     |
| 224  | colocación de los adjetivos          | colocación del adjetivo |
| 268  | Y el vate que presume                | presuma                 |
| 279  | ARTÍCULO VI                          | Artículo V              |
| 283  | á una palabra ú á otra               | ó á otra                |
| 293  | d monta (en abundancia)              | á manta                 |
| 296  | in illa dia                          | in illa die             |



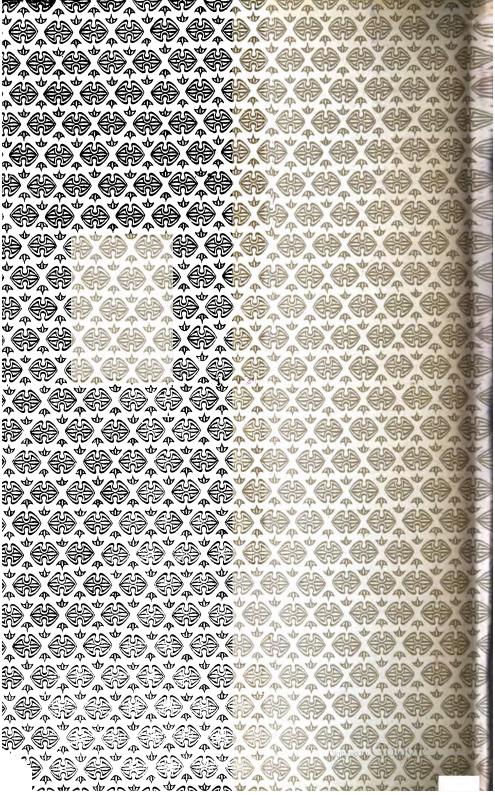

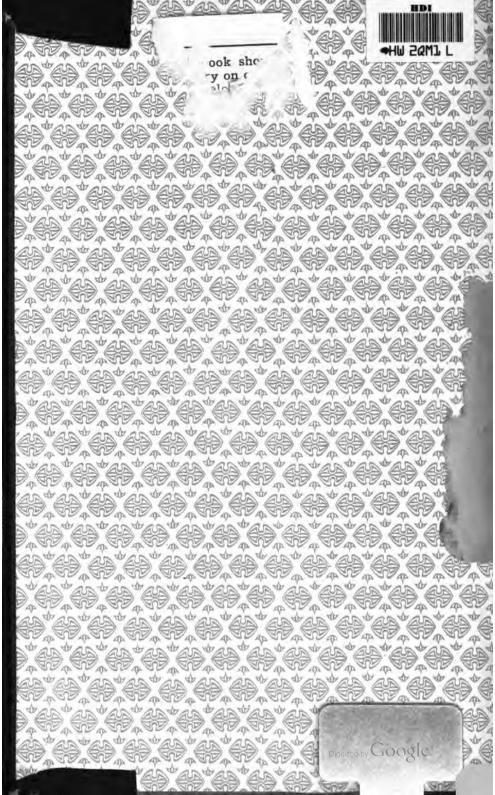

